



Dightized by Google

## HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA



VII 26-

## HISTORIA GENERAL

# DE ESPAÑA,

POR

#### DON MODESTO LAFUENTE,

SEGUNDA EDICION.

TOHO XXIV.

MADRID: 1869.

IMPRENTA A CARGO DE D. DIONISIO CHAULES, callo del Almirante, núm. 7.





× 53-313773-7



### HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA.

#### PARTE TERCERA.

EDAD MODERNA.

DOMINACION DE LA CASA DE BORBON.

LIBBO I.

CUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA.

CAPÍTULO III.

LA JUNTA CENTRAL.

NAPOLEON EN ESPAÑA.

1808.

(De agosto à neviembre.)

Conducta del Consejo despues de la salida de José Bonsparie.—Se arroga el poder supremo.—Disgusto con que lo reciben las juntas.—Reconòcese la necesidad de crear una autoridad soberana.—
Opiniones y misteman sobre un forma y condiciones.—Prevalece el

de la incisiocion de una Junta Contral,-Cuattiones con el Conacio. - Protenzion demirada del arneral Cuesta. - Venta su sucio en los diputados de Leon,-Instituto en Aranjuez la Junto Saproma Control autornative del Reito,-Porsonares notables une bahis, on ella. -- Floridablanca. -- Jovellanca. -- Partidos que en forman. — En aplazada la idua de la resulton de Córtes. — Organizacion de la Junia.-Onintana accretarie.-Privarras providencias de aquella. -- Se di tratamicato da Magastad. -- Principas estrangeros que solician temar purte en la guerra de España, y con qué fipeu-Meráless y patrióticos esfecrace de la divisios española del Norte para volver à su patrie.-Lobo, l'abreguet, el marquie de la Romana.—Tierno y aublima juramento de los españoles en Lacgaliad. - Embironnes para Espella y arriban à Santander. - Entrada an Madrid die los generales Llattes, Castalies, Castal y la Pala. -- Acuardan al plan de operaciones. -- Tifocas por inconreminute.--Marche de Binha con el ejercito de Calicia desig Astorga é Vicciya.—Entra en Billius.—Pierde aquella villa, y la recohrs. — Distribucios de los ejércites españoles. — Unese à Minte la división recien Begada de Dinamerca. -- Sistema en Zorneza. -- Poalciones de les ajércites del centro, deseche y reserve. — Flompo que se malogra. - Tropas francesas cortadas diariamente por Rapoleos à Emple. - Mevimientos de españoles. - Majourade accine. de Laria. -- Apodérase de Legrolio el marieral Ney -- Betermina. l'apoleca venir è Espalia.—Su mennego al Guerpe legiglative.—Liega à Bayons.-Distribucion de su ejército en ocho cuerpos.- Accion de Zornora entre Biaka y Lefebyre. - Su resultado. - Retiraan Make à Balmannin.-Et marieral Victor refuerza à Lefebres.-Triante de los españoles en Balmasodo. - Faltas las subsinescias, y m rolles Blake & Kaplaces de los Monteros - Entra Napoleeu es-España. -- Llega à Vitoria. -- Toma al mando de las ejércitos, y sequelte amprender les egaraciones.

Ocasion parocia ser la salida y alejamiento de Madrid del rey intruso y de sus escasos parciales, la mas oportuna para establecer un gobierno que diera unidad á los que se habían ido improvisando en cada provincia. Que aunque Madrid no era entonces de esas capitales que por su poblacion y riquera ejercen un influjo poderoso en todos los rádios de la circunferencia de una nacion, é imprimen el sello y fuerzan i saguir el rumbo de sus resoluciones, con todo, siempre la que es asiento de la autoridad suprema y residencia. del poder soberano, influye grandemente y de aliento y calor á los que están acostumbra los á mirarla como el corazon de la vida oficial, y como el centro de donde emana y se deriva el impulso que mueve todas las ruedas de la máquina del Estado. Mas la oportunidad no se aprovechó, y la capital quedó huérfana de gobierno. La poblacion, acaso amedrentada con el escarmiento del 2 de mayo, y recelosa de que se repitiera si volvian los franceses, no le nombré. La junta suprema que había dejado establecida Fernando VII. se habia desautorizado á sí propia dando validez á las renuncias de Bayona, y sometiéndose à la autoridad de los delegados de Napolcon. Quedaba el Consejo de Castilla, no mejor conceptuado que aquella, por su conducta, vacilante y tímida unas veces respecto al gobierno intruso, otras evidentemente censurable y reprensible. Con pocas esperanzas de ser obedecido, aunque con pretensiones fundadas en antiguas preeminencias, por mas que nadio se presentaba a disputarle el poder, tampoco él se atrevia à tomarle, hasta que un desórden ocurrido con motivo del esesinate de un tal Viguri, tachado de mala conducta y de adicto 4 Napoleon, le deparó ocasion y le alentó á arrogarse el

poder supremo, de que habia verdadera necesidad de encargarse alguies, aunque era lástima no hubicae caldo en otras manos.

Mas no tardó en esperimentar aquel cuerpo el ningun prestigio de que gozaba en la nacion, pues habiéndose dirigido á las juntas de provincia y á los geperales de los ejércitos, á las unas para que enviaran diputados que en union con el Consejo acordasen los medios de defensa, á los otros llamándolos tambien á la capital, recibió de aquellas y de éstos duras y agrias. contestaciones dándole en rostro con su sospechosa conducta; distinguiéronse por la acritud del lenguage en sus respuestas, entre las juntas la de Galicia y Sevilla, entre les generales den Jose de Palafox. Mas no por eso desistió de su proposito de constituirse en cantro de autoridad, y para sincerarge de los cargos que se hacian à su anterior conducta publicó un Manificato á la nacion. Favorecian á su intento ciertas desavenencias y altercados suscitados entre las mismas juntas. com no estraña en poderes sislados é independientes. nacidos y formados en momentos dificiles, críticos y de gran perturbacion. Rivalidades y discordias habian mediado entre la de Sevilla y Granada, con motivo de querer aquella que le estuviese ésta subordinada y someuda, haciéndose necesaria para su avenencia la mediacion eficia de hombres respetables y cuerdos. Ha-· bian formado una sola las de Castilla y Leon, pero desavenidas luego con el general Cuesta, retiráronse à

Ponferrada, y de alli à Lugo, donde unidas con la de Galicia intentaron constituir una general que representira todas las provincias del Norte. Sin embargo, Astúrias no se prestó à este plan, ya por rivalidad con la de Galicia, ya porque columbrase y prefiriese una central y suprema.

Reconocian todos los hombres pensadores la necesidad de un nuevo poder, identificado con la revolution, y que representára la autoridad soberana. Cuestionabase sobre la forma y organización que sería mas conveniente darle: halagaba à algunos un régimen federativo que no aniquilara la accion de cada localidad, que podria ser mas directa y activa, y por tanto mas eficaz en la clase de lucha que se habia comenzado; preferian otros la reunion de las antiguas Córtas del reino, como representación mas nacional, y como institucion ya conocida por muchos siglos y respetable en España; y opinaban otros por una Junta central suprema, compuesta de individuos y representantes de he que ya existian en las provincias. Sobre no carecer de inconvenientes los dos primeros sistemas en circunstancias como las de entonces, presentábase el tercero como el mas bacedero y fácil. El bailío don Antonio Valdés, que presidia las tres juntas de Castilla, Leon y Galicia, consiguió persuadirlas á la adopcion de éste último, conviniendo en concurrir con el nombramiento de diputados á formas una central con las demás del reino. Prevaleció en las mas este misma idea:

Astúrias, Valencia, Badajos, Granada y otras dieron pasos en este sentido, y Murcia puede decirse que se había adelantado á todas, escutándolas en una circular que les dirigió à formar un cuerpo y á elegir un Consejo que gobernara á nombre de Fernando VII. Y hasta Sevilla, no obstante el sentimiento que debia naturalmente causarle descender de la especie de supremada que desde su instalación había ejercido, se adhirió al fin al comun dictamen nombrando individuos de su seno que la representaran en una junta única y central.

La dilacion ocasionada por las anteriores diferencias solo habia venido bien al Consejo, que á su sombra continuaba apoderado de la autoridad, con la esperanza de conservaria tanto mas tiempo cuanto la junta tardara en reunirse. Sus providencias no eran ciertamente para atraerse las voluntades de los hombres ilustrados, ni tampoco las de los comprometidos en la insurreccion popular; puesto que à vueltas de tal cual tibia medida en favor de la causa de la independencia, perseguia y aun procesaba á los que tenian papeles de las juntas, coartaba la imprenta, como quien se asustaba de la propagacion de toda idea liberal, y reducia á dos veces por semana la publicacion de la Gaceta, recientemente hecha diaria. Fiaba sobre todo en la protección de los genereles, que por los motivos que después diremos habian concurrido por este tiempo á Madrid. y principalmente en la del general Cuesta, antigue gobernador del Consejo, mada aficionado al elemento popular, y ya indispuesto por esto mismo con las tuntas de Leon y Galicia. Atrevióse en efecto Cuesta à proponer à Castaños dividir el gobierno de la nacion en civil y militar, confiando la parte civil y gubernativa al Consejo, y reservando la militar para ellos dos en union con el duque del Infantado. Columbró Castaños el fin que podia envolver la proposicion, y no se dejó-ni seducir ni fascinar de ella. No fué Cuesta mas feliz en etra proposicion, que hizo en consejo de generates que se celebró en Madrid en aquellos dias (5 de setiembre), para que se nombrara un comandante en gefe: en ninguno de los otros encontró eco su indicacion. Amohinado Cuesta con estos dos desaires, salió de Madrid, y descargó su despecho contra la junta de Leon, de que anteriormente, como indicames ya, se hallaba resentido, baciendo arrestar á sus dos vocales el presidente don Antonio Valdés y el vizconde de Oniotanilla, en camino ya para representarla en la Central. Como rebeldes a su autoridad quiso tratarlos, y los hizo conducir y encerrar en el alcazar de Segovia: no bien quisto ya del pueblo, el general Cuesta, scabóle de indignar con esta tropelía.

Pero ni esta ni otras maquinaciones alcanzaron à atajar el vuelo de la idea ya dominente de junta central. Iban ya concurriendo à Madrid diputados de las de provincias, y solo se dadaba cuál seria el punto mas

conveniente para su reunion. Repugnaban algunos que lo fuese la capital, por temor à la influencia siniestra del Consejo. La junta de Sevilla babia propuesto à Ciudad Real, y á esto se inclinaban muchos; pero la circonstancia do haberse rounido un buen número en Aranjuez resolvió la cuestion, acordándose tener las nrimeras sesiones en aquel real sitio. En efecto, despues de algunas conferencias preparaterias para el exámen de poderes y arregio de cerculoniales, el 25 de actiembre de 1808 ao instalo solemnomente en el palacio real de Aranjuez el nuevo gobierno nacional bajo: la denominación de Junto Suprema Central gubernatica del remo, compuesta de dos diputados nombrados por cada una de las de provincia (1). Fué elegido presidente

(f) Constituyeron le Control el Eneglede de Tagures. Rempe de su formacion, los in-divisios y per les provincies d- dablaces previdente festreiro, el

Por Aragon; don Prancisco da Palafon: don Loreans Calvo de

Por Asterios: don Gamer Melchor de Josef-anos, el margods do Campo Sagrado. Por Castella la: Vieja: (lon Lo-

zenzo Benifica Quintano.

Por Catamata; el marquée de Villet, el marques de Sabasona Por Cératole: el marqués de la

Paeble, don Juan de Linn Rabe. Pur Extremedure den Martin

de Garny; don Pétix de Ovello. Pre Granada: don Rodrigo M-quelme; don Luis Ginés de Passes

dublanca providente interino, al marqués de Viller

Por Sertila, el azablimo de Lacilices; el conde de l'illy.

Por Teirde: don Pedro de Ritto re, dos José Garcia de la Torre. Por Taimcie, el conde de Cen-

Los de Lern, des Antente Val-dés, y visconde de Quintanlife, se hela, y vizconde de Quintantita, no helishen, como hexens dicho, 'arresarios por el general Cursta me el nicitar de Segoria. — Concurreron después à la junta, por Cintilla la Vicia, don Franciaca Javier Gara, catedrática de la Universidad de Salamanca, por Califeir el coucle de Gimondo, y dans Antonio Aballa, nos Madres. y Salvio.

Por Jeen: don Schettin de Jöcano; dus Francisco de Paula Lastaneds.

Por Malierce e Izian adporcujest y no fue reemplated; por
tent des Tumbs de Veri, des Just

Faverru, des Majust de Salvată el anciano y respetable conde de Floridablanca, que lo era por Murcia, y secretario don Martin de Garay, vocal de la de Extremadura. Personage de todos conocido y altamente reputado el primero, pada podriamos decir aguí de él que no fuera repetir lo que en tantos lugares de nuestra historia queda consignado. El seguado era hombre de instruccion, práctica y manejo de negocios, y muy propio para aquel cargo. Pertenecian á la junta hombres ilustres y de asclarecida fama, tal como don Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyo solo nombre nos dispensa de recordar á nuestros lectores todo lo que de él hemos pregenado en nuestra obra, y es de notoriedad sabido. Era también vocal el antiguo ministro de Marina, bailfo don Astonio Valdés. Los demás, aunque pertenecientes à las clases mas distinguidas del Estado, como altas dignidades de la Iglesia, de la magistratura y de la milicia, grandes de España, y títulos de Castilla, eran buenos repúblicos, pero sus nombres, en general poco conocidos de antes, habian comenzado á sonar con ventaja en la revolucion.

Fué generalmente recibida con aplauso la noticia de la instalacion de la Central, si se esceptuan algunas juntas que sentian ver mermadas su importancia y sus atribuciones, é intentaron, aunque en vauo, conservarias á costa de coartar y rebajar las de los diputados

y don Cários de Ametria: por Vatencia, el principe Plo, que falleelé en Aranjuez, y fué prempla-

de la Suprema. Por su parte el Consejo cumplió aunque perezosamente, la órden de ésta de prestarle juramento de obediencia todos sus indivíduos, y de espedir las cédulas y provisiones correspondientes 4 los prelados, cabildos, superiores de las órdenes, tribunales y demás corporaciones eclesiásticas y civiles, para que reconociesen y se sujetasen en todo á la nueva autoridad soberana (30 de setiembre). Mas por no dejar de poner reparos y buscar medios de disminuir un poder que absorbía el suyo, significó su deseo de que se adoptaran las tres medidas signientes: 1.º que el número de vocales de la Junta se redujese al de las regencias en los casos de menor edad de los reyes, segua la ley de Partida, es decir, á uno, tres ó cinco: 2.º que se disolvieran las juntas de provincias: 3.º que se convocaran Córtes conforme al decreto de Fernando VII. en Bayona,—En la primera se contradecia el Consejo á sí mismo, puesto que no bacia mucho que queriendo ál erigirse en centro de gobierno superior habia escitado á los presidentes de las juntas à que viniesen à unirsele, juniamente con otras personas que aquellas delegasen, lo cual no era menos contrario á la ley de Partida. que la Junta Central. - La aegunda, esto es, la extincion de las juntas provinciales, sobre envolver ingratitud á los servicios que acababan de prestar, era prematura y perjudicial en aquellos momentos, en que tan utiles couran ser todavía, bien que con mas limitadas facultados.—En cuanto á la tercera, que en verdad

era bien estraño la propusiera el Consejo, exigia mas preparacion, mas espacio y mas desahogo que el que entonces tenia la nacion.

Halló no obstante esta última idea eco y spoyo en algunos individuos de la Junta, y principalmente en el ilustre Jovellanos, en cuyo sistema de gobierno, y como necesidad de que hubiese un poder intermedio entre el monarca y el pueblo, entraba la convocacion y reunion de Córtes. Así fué que desde las primeras sesiones propuso dos cosas, á saber, que desde principio del año in mediato se nombrase una regencia interina, subaistiendo la Junta Central y las provinciales. sunque reducidas en número, y en calidad de auxiliares de aguella, y que tan pronto como la nacion se viera libre del enemigo se requiera en Córtes, y si esto no se verificase ántes, para el octubre de 1810. Pero contrario al parecer de Jovellanos era en este punto el dol presidente , conde de Floridablanca , à quin vimos en los últimos años de su ministerio , asustado ante los escesos de la revolucion francesa, mirar con recelo y oponerse à toda reforma que tendiéra à dar ensanche al principio popular, y trabajar con decision y abinco en favor del poder real y absoluto. Estas mismes ideas sustentaba el venerable anciano en la Junta. Formaban , pues , en ella dos partidos estos dos respetables varones; pero arrimabase muyor número de vocales al de Fioridablanca, como mas conforme à sus antiguos bábitos. Así fue que tento por este razon , como por temor de perder la Junta en autoridad, y alegando ser mas urgente tratar de medidas de guerra que de reformas políticas, la propuesta de Jovellanos, y por consecuencia la del Consejo, de buena ó mala fé becha por parte de éste, no fué admitida por la mayoría, ó al menos se suspendió resolver sobre ella para mas adelante. Las otras insinuaciones del Consejo se llevaron muy à mal, y no insistió sobre ellas.

Dividióse la Junta para el mejor órden y despacho de los negocios en cinco secciones, tantas como eran entonces los ministerios, debiendo resolver los asuntos graves de cada una en junta plena. Al mismo efecto se creó una secretaria general, cuyo cargo se confirió al alamado literato y distinguido patricio don Manuel José Quintana, a cuya fácil y vigorosa pluma se encomendaba la redacción de los manificatos, proclamas y otros documentos que tenia que espedir la Central: atmado acuerdo, con el cual ganó credito la corporacion, si no por sus providencias, signiera por la dignidad de su lenguage. No fueron en verdad aquellas muy propias para adquarir prestigio: pues sobre haber comenzado por dar tratamiento de Magestad al cuerpo, de Alteza al presidente, de Excelencia á los vocales, por decorar sus pechos con una placa que representaba ambos mundos, y por senalarse un sueldo de 120,000 rs. para cada individuo; sobre faltarle actividad y presteza en las resoluciones, las que tomó en el principio no la acreditaban para con los hombres

ilustrados, ni podian ser de au gusto, porque eran de retroceso en la via de las reformas, tales como la suspension de las ventas de los bienes de manos muertas, la permision á los jesuitas expulsos de volver á España como particulares, el nombramiento de inquisidor general, las trabas de la imprenta y otras de índole parecida.

Aunque en lo económico tampoco hizo progresos. era mas disculpable por la dificultad de remediar con mano pronta en tales circunstancias, dado que bubiese habido inteligencia, eficacia y celo, el trastorno que en la administración había producido un sacudimiento tan general, con los dispendios que eran consignientes. En cuanto á lo militar, que á la sazon se miraba como lo de mas urgencia, censuróse tambien a la Junta. de tardía en las medidas que anunció como necesarias y como proyectadas en su manifiesto de 10 de noviembre, y principalmente la de mantener para la defensa de la patria una fuerza armada de guinientos mit infantes y cincuenta mil caballos, con otros recursos y medios vigorosos que decia era menester adoptar. Mas como en aquel tiempo se hubieran esperimentado ya contratiempos y desgracias, en vez de adelantos en la guerra, cúmplenos reanudar nuestra interrumpida narracion de las operaciones militares, y dar cuenta del estado de la lucha y de la situacion de los ejér-

Varios personages, y aun príncipes estrangeros Temo xxiv. 2

habian solicitado, llevados de diferentes fines, venir à España á tomar parte en la guerra emprendida centra. Napoleon. Entre ellos el general frances Dumouriez, convertido en aventurero y realista desde que se hizotransfuga de la revolucion de su patria: el conde de Artois, que despues fue Cárlos X.: el de Brancas, que pretendia á nombre de Luis XVIII., como gefe de la casa de Borbon, la corona de Espeña, estinguida la rama de Felipe V.: el príncipe de Casteleicala, embajador del rey de las Dos Sicilias, que hacia iguales pretensiones en favor de su amo, y con tal insistencia. que hubo de venir à Gibraltar el principe Leopoldo, h.jo segundo de aquel monarca, en union con el duque de Orleans y octos emisarios, á proseguer y activar las pretensiones y manejos del embajador. Contestóse á cada cual en términos diguos, y adecuados á lo que cada. uno merecia, pero recusando los ofrecimientos ó las pretenniones de todos, de cuyas resultas volvió el deSie:lia à su tierra, y el de Orleans se encamino à Londres. Lo único que el último consiguio fué que se esparciera por Sevilla la specie de que convendria una regencia, compuesta del principe Leopoldo, del arzobispo de Toledo cardenal de Borbon, y del conde del Montijo: idea que fue recibida y mirada con general menosprecio. Lo que se tentó por parte de los diputados españoles quo estaban en Londres fué mover al gal·inete de Rusia à que nos enviara socorros, pero el comisionado que fué con esta mision halló aguel gobierno poco dispuesto



todavía á mostrarse hostil á la Francia, y la tentativa no produje resultado.

Otro auxilio, mas legítimo, como que era español, y por lo mismo destinado à ser mas positivo y eficaz. fué el que se bascó con mejor éxito, y se logré con esfuerzos yerdaderamente estraordinarios y maravillosos, hasta el punto de realizarse lo que parecia y era mirado casi como un imposible. Hablamos de la vuelta à España de aquel ejército de mas de catorce mil hombres, mandado por el marqués de la Romana, que el lactor recordará haber sido enviado años etrás por Napoleon al Norte de Europa, arrancandole artificiosamente de su patria y alejandole de ella para sua ulteriores fines. Allá se hallaban aquellas lucidas tropas, interpuestas entre el mar y los ejércitos imperiates, en las apartaclas islas y regiones de Langeland, la Fionia, la Jutlandia y la Finlandia, vigiladas por el mariscal Bernadotte, incomunicadas con su pátria, sin saber la insurreccion y las poyedades que en ella habian ocurrido, y hasta separados y aislados entre sí unos de otros cuerpos. Solo habia llegado allá un despacho do Urquijo, como ministro del rey José, para que as reconociese y jurase á éste como rey de España. La notificación de esta órden para au cumplimiento escitó yehementes sospechas y produjo profundo disgusto en aquelka huenos españoles: salieron gritos contra Napoleon de algunos exerpos, sublevárouse otros, que faeran desarmados, redoblose la viguancia, fué necesario obedecer, y el mismo marqués de la Romana juró reconocimiento al nuevo rey, si bien hubo quien tuvo prevision y valor para espresar que lo hacía á condicior de que José hubiera aubido al trono español sin oposicion del pueblo. En una cosa estaban todos acordes, que era en esperar calladamente á que se les deparase ocasion y medios de sacudir aqueila opresion y volver á su querida España. No faltaba quien estudiara como proporcionárseles, aun reconociendo la dificultad y los riesgos de la empresa.

Habien ide à Londres é incorporadose con los diputados de Astúrias y Galicia los enviados por la juntade Sevilla, don Juan Ruiz de Apodaca y don Adrian Jácome. Dis urriendo todos cémo avisar y cemo sacar de su especie de cantiverio la division española de Dinamarca, acordaron coviar en un buq e ingles al oficial de marina don Rafael Lobo. Aunque el gobierao británico hab a hecho aproximar con el propie objeto i las islas danesas una parte de su escuadra del Norte, Lobo no pulo desembarcar, y quizá hatrera sido estóril su espedicion, sin una coincidencia que pareció providencial. Con intento ya de escaparse atravesaba aquellas aguas el oficial de voluntarios de Cataluña don José Autonio Fabregues en un barco que ajustó á unos pescadores: al divisar buques ingleses, obligó sable en mano á los pescadores á hacer rumbo hácia elios; forzados se vieron á obedecer al intrepido español, no sin que éste se viera en peligro de ser por uno de los dos asesinado. Déjase comprender cuanta seria luego su alegría al encontrar en el buque á que logró arrimarso à su compatricio Lobo, y cuánta tambien la satisfaccion de éste al hallar quien le diera noticia y le pudiera setvir de conducto seguro para corresponderse con los gefes "spañoles. Juntos, pues, discurrieron y acordaron el modo, auaque arriesgado siempre, teniendo que hacerlo Fabregues de noche y disfrazado, de ganar primero la costa de Langeland, donde estaba el gefe de su cuerpo, y después la isla de Fionia, donde se haltaba el marqués de la Romana. Saliole bien la peligrosa aventura, y merced à esta combinacion de casualidades, ardides y ra gos patrioticos se informó el ejército español de Dinamarca de lo que en España habia acontecido.

Inflamados de amor patrio, así el caudillo como los oficiales, ya no pensaron sino en concertar los medios de venir á España, si bien teniendo el de la Romana que sobreponerse á los temores de la grave responsabilidad que sobre el recaería, si la empresa, dificil en si, se desgraciaba, lo cual le hizo vacitar al pronto. Pero una vez resuelto y convenido con los ingleses el modo de ejecutar el embarco, sospechando por otra parte que los franceses se habian apercibido del proyecto, aceleróse la operacion, apoderándose simultaneamente los de Langeland de toda la isla, y la Romana de ta ciudad de Nyborg (9 de agusto), punto apropósito para embarcarse. Todo pa-



recia ir bien, pero la deslealtad de un gefe, el segundo de la Romana, don Joan de Kindelan, que fingiendo estar dispuesto à partir dió conocimiento de todo al general Bernadotte, fuè causa de que los regimientos de Algarbe, Astúrias y Guadalajara, junto con algunas partidas sueltas, fueran sorprendidos, envueltos y desarmados, los unos por las tropas france sas, por las danesas los otros, siendo entre todos cinco mil ciento sesenta hombres los que por tan lamentable causa no pudieron embarcarse y se quedaron en el Norte (b).

Los queve mil restantes lograron reunirse todos en Langeland, no sin gravísimos riesgos y dificultades que especialmente algunos cuerpos tuvieron que vencer à fuerza de resolucion, de valor y de intrepidez. Allí, despues de haber despreciado los halagos, exhortaciones y ardidos do todas especies que empleo Bernadotte para ver de detenerlos en su plan de evasion. ejecutaron aquellos buenos españoles una de esas tiernas y magnificas escenas que solo el verdadero y acendrado patriotismo inspira à los hombres en momentos sofemnes y en atuaciones críticas y de gran peligro:

<sup>(</sup>i) El capitan Costa, del regimicoto de Algárba, viéndose de
aquella manuera vendido, afectiose
tanto que prefirió poner término
à su vida disparándose un pistoletión. No paró en esto la traicion
de Lindelan, delató tambien al
capitan de actilleria Guerrero, que
ne hallaba con una comision de
condanza en el Bierwic Henu de

escena no menos sublime que las mas celebradas de su fodole y nateraleza en la sotigüedad (1). Clavadas sus banderas en el suelo, y formando en derredor de ellas un circulo, hincados de rodillas y trasliciéndose en los semblantes la efusion que embargaba los corazones, alli juraron todos: ¡grandioso é interesante espectáguiol no abandonarlas sino con la vida, menospreciar seductoras ofertas, ser fieles á su patria y hacer todo género de sacrificios para volver á ella. En complimiento de este propósito, el 13 (agosto) se embarcaron para Gotemburgo, puerto de Succia, nacion entonces amiga, y al poco tiempo se dieron à la vela para España. El 9 de octubre, despues de una navegacion trabajosa, saludaron llenos de júbilo la playa de Santander, y con no poca alegría vió tambien la nacion regresar à su seno en tales circunstancias aquellos denodados guerreros y buenos patricios, que arrancados con engaño de España habian acreditado su valor y arrojo peleando y triunfando en las regiones septentrionales de Europa. El marqués de la Romana se habia ido á Lóndres; la caballería se internó para ser remontada, porque altá habia dejado los caballos por falta de trasportes y de tiempo, y de la infanteria se formó una division denominada del Norte, que al

(i) Toreno compara la beról- mos meritorio el berolamo de sa conducta de los españoles en nuestros españoles, porque se ha-



el hecho que vamos à referir, à la llabac en condiciones en que el de lenofonte y sos griegos en lo sacrificio era mas est ontareo y celebre retirada de los dies mil: menos forzoso que el de aquellos. pero él miamo recences que fué

mando del conde de San Roman se incorporó al ejércicito llamado de la izquierda.

En tanto que por allá tales escenas se representaban, act seguia la revolucion su movimiento y su curso. En las provincias Vascongadas y Navarra, donde la insurreccion so babia demorado, oprimidas como estaban por las fuerzas francesas, no pudo ya contenerse la inquietud de los ánimos, y estalló la esplosion. ya con asonadas y revueltas como en Tolosa y otros pueblos de Guipúzcoa ya levantándose como en Navarra partidas de voluntarios, que capitameadas por hombres tan intrépidos como don Luis Gil y don Antomo Egoaguirre corrian la tierra dando no poco que bacer à las columnas francesas, ya alzandose la capital misma como en Vizcaya. El atrevido alzamiento de Bilbao (6 de agosto), donde se formé, como en todas partes, su junta popular, se ordeno un general alistamiento, y se nombro al coronel don Tomás de Salcedo comandante de las fuerzas bilbainas, tardó poco en ser ahogalo por la division del general francés Merlin que inmediatamente acudio á sofocarle. Gente nueva y bisona la que le espero à media legua de la villa, fué là cilmento desbaratado y deshecha; sobre mil doscientos hombres costó aquella desgraciada jornada (16 de agosto), y Merlin entró en Bitbao tratando y castigando con dureza la poblacion.

Dió ocesion este contratiempe à murmuraciones y consuras contra los generales, que, como indicamos

ya, habian entrado varios de cllos y permanecian con sus tropas en Madrid. En efecto, el primero que lo verificó (13 de agosto) fué don Pedro Gonzalez de Llamas, que desde la separación de Cervellon, mandaba las tropas de Valencia y Murcia, en número de ochomil hombres. Con júbilo grande fueron recibidas estas tropas en la capital: mas lo que produjo un enturiasmo parecido al delirio fué la entrada del general Castaños (23 de agosto) con la reserva de Andalucía, Herando los despojos, y otros trofeos de las glorias de Bailen. Unas y otras pasaron por debajo de un magestuoso arco de triunto. Siguiéronse á estas entradas los festejos de una segunda y solamne proclamacion de Pernando VII. Mas no era en regocijos públicos sino en medidas de guerra en lo que querian los bombres de razon que se invirtiera el tiempo. Y así para acallar aquellos clamores, como hubiese en Madrid otros geuerales, resolvieron tener entre si un consejo (5 de setiembre), al que asistieron Castaños, Llamas, Cuesta y la Poña en persona, y por representacion Palafox y Blake. Alli fuè donde Guesta propuso el nombramiento de un general en gefe de todos los ejércitos y operaciones, cuya propuesta no halló eco en sus compañeros. Lo que se acordó fué que cada general se dirigiese con sus tropas à los puntos signientes: Castaños á Soria, Llamas á Calahorra, al Burgo de Osma Cuesta, y Palafox 4 Sangüesa y orillas del rio Aragon: que Galluzo con la gente de Extremadura se unicae à

los que se encaminaban al Ebro, y Blake con los gallegos y asturianos avanzase bácia el nacimiento de aquel no y Provincias Vascongadas. Afortunadamente, aunque por escisiones, falta de recursos y otras ca saslamentables, tan inconveniente desparramamiento de fuerza en tan estensa linea se ejecutó muy despacio, nunca se realizó del todo.

Bien conoció Blake, y los espuso, los inconvenientes y obstáculos que para esta combinacion se encontrarian, pero dispuesto à ejecutar por su parte el acuerdo de la junta, repuesto un tanto su ejercito del descalabro de Rioseco, aunque sin la caballería que habia pedido, y le habia sido ofrecida, partio de Actorga (28 de agosto) con ve nte y trea mil hombres, de ellos so'o cuatrocientos ginetes, distribuidos en cuatro divisionos, y en regulares y bien combinadas jornadas llegó: á Reinosa, donde estableció su cuartel general. Este movimiento obligó á Bessières á abandonar á Borgos y dirigirae à Vitoria. Blake, despuies de varias evoluciones para ocultar sus proyectos al enemigo, avanzó á Villarca o de donde destacó la cuarta división para que se apoderára de Bilbao. Hízolo así el marqués de Portago que la mandab. (20 de setiembre), desalojando despues de algnn tiroteo à mil doscientos franceses que ocupaban la villa. Pero á los pocos dias marchó sobre ella el mariscal Ney, que acababa de entrar de Francia, con catorce mil hombres, y al de Portago, con arregio á instrucciones para que no se comprometiera contra fuerzas emperiores, la abandonó (26 de setiembre), retirándose á Balmaseda sin pér-lida alguna. Empeñóse Blake en recobrar aquella rica vella, y con su ejército reunido marché sobre elle; al amanecer del 12 de octubre atravesaba la retaguardia la ria de Portugalete, y avanzaba rápidamente á la altura de Begoña: algunos batallones de la cuarta division arrojaron una columna francesa que ocupaba el Puente Nuevo; Ney abandoró la poblacion, y B ake entré en ella estableciendo alia su cuartel general.

En la marcha de Balmaseda á Bilbao recibió Blake un oficio de la Junta Central de Araninez, fecha 1.º de octubre, participandole un decreto, por el cual dividia los ejercitos españoles en cuatro, á saber: 1.º de la izquierda, que con el suyo debia operar en las Provancias Vascongadas y Navarra, cubriendo a Castilla, y se compondria de las tropas de Galicia y Astúrias; de la derecha, ó sea de Cataluña, á las órdenes de don Juan Miguel Vives; 3.º del centro, 6 las del general Gastaños; 4.º de reserva o de Arugon, al mando de Palafox. Oportunamente se uncorporo á Blake una division de ocho mil hombres procedente de Astárias, mandada por el antiguo y entendido militar, don Vicente Maria de Acebedo, dividida en dos cuerpos regidos por don Cayetano Valdes y don Gregorio Quirós, asturianos todos. Y como coincidiese por aquellos das el desembarco en Santander de las tropas yenidas de Dinamarca, el conde de San Roman, à quien se ha -



bia dade au mando interino, ofrecio unirse al ejército de la izquierda en tanto que recibia órdenes del gobierno, destinando desde luego des batallones ligeros á aumentar la guarnicion de Bilbao y tres regimentos de línea á Ba maseda. Concertó Blake sus movimientos con arreglo á los del enemigo, y el 24 de octubre se s tuó con la mayor parte de sus tropas entre Zornoza y Dorango. Dejémosle alli, en tanto que damos cuenta de las posiciones de los demás ejércitos, esí españeles como franceses.

Habia Cuesta cuidado más de vengar sua resenti mientes con los diputados de Leon, Valdés y Quintanilla, que de ejecutar los acuerdos del consejo de genera jes de 5 de setiembre. De tal modo desagradó su preceder à la Central, que le mandó comparecer on Aranjuez, ordenó que se pusiera en libertad à los diputados por él presos, y puso el ejército de Castilla interinamente à las órdener de su aegundo gefe don Francisco. Egua. Constaba aquel de ocho mil hombres, y fué destinado à Logrodo, donde tomó definitivamente el mando don Juan Pignatelli. Tales ocurrencias y mudenzas no habian (avorecido la disciplina y organizacion de las tropas castellanas —Gonzalez de Llamas, que habia salido tambien de Madrid con las de Valencia y Murcia en número de cuatro mil quinientos hombres, situó en primeros de octubre su cuartel general on Tudela. Siguiéronle de cerca la Peña y Grimarest con las divisiones segunda y cuarta de Andalucía, fuertes



de diez mil hombres, que se fijaron en Lodosa y Calaborra.—Al otro lado del Ebro había en Sangüesa ocho mil hombres del ejército de Aragon mandados por don Juan O'Neil, y á su espalda en Egea cinco mil al mando de Saint-March. A Llamas, encargado de otro puesto cerca del gobierno supremo, sucedió don Pedro Roca.—Castaños, que se babía detenido en Madrid, por manejos del Consejo, y a juicio de muchos con la esperanza de que la junta le nombrára generalisimo, salió por último (8 de octubre), dirigiéndose á Tudela, y de allí á Zaragoza, convidado per Palafox para concertar un plan de operaciones.

Redújose el que acordaron, y era como una continuacion de lo resuelto en Ma lrid, á amenazar el ejército del Centro con el de Aragon á Pamplona, pon éndose una division á espaldas de la plaza, en tanto que Blake marcharía por la costa á cortar la comunicación con Francia al enemigo. Desacertado proyecto á juicio de los inteligentes, atendida la estension de la linea, la fuerza numerica de las tropas españolas, que no llegaba à setenta mil hombres, de ellos treinta mil al mando de Blake y sobre treinta y seis mil al de Castaños, y el número y colocación de las divisiones francesas. que aunque reducidas á cincuenta mil combatientes, se ha laban éstos reconcentrados y prontos á acudir á cualquier punto de la estensa curva por donde fuesen acometidos. Y era esto tan o mas sensible, cuanto que los españoles habian perdido un tiem-



po precioso, habiendo podido aprovecharle con éxito casi seguro persigniendo á José cuando se retiró do Madrid con su gente desalentada y casa sin órdea, y no que le dieron logar, no solo pare reponerse, sano para recibir refuerzos que de Francia le envió el emperador. En efecto, vino, como dijimos, el mariscal Ney á mandar el centro: los otros dos cuerpos los regian Bessières y Moncey; y el mariscal Jourdan, enviado tembren de París, se colocó al lado de José en la reserva. Además estaban todos protegidos por las fuerzas que en Bayona habia, mandadas por el general Drouet.

Movimientos poco acertados de algunos de nuestros generales, ó por precipitación propia, ó por impaciencia acuso de los soldados, comprometieron las primeras operaciones de esta segunda campaña. La division esstellana que mandaba Pignatelli en Logroño cruzó á la otra parte del Ebro adelantádose á Viana: estendióse Grimarest desde Lodosa a Lerin, y O'Neil con los aragoneses tambien avanzó por la parte de Sanguesa. De orden de Grimarest pasó don Juan de la Cruz Mourgeon à ocupar à Lerin con les tiradores de Cadiz y una compañía de voluntarios catalanes, advirtiendole que se retirara si le atacaban fuerzas superiores, y ofreciendole acudirlo con oportuno socorro. Viese en efecto Cruz acometido por mas de seis mil hombres del cuerpo de Moncey (26 de octubre); repiegado al palacio, defendiose valerosamente con los mil

que él tenia hasta entrada la noche, rechazando fuertes embestidas y desoyendo varias intimaciones que se la hicieron, con la esperanza de los socorros que Grimarest le había ofrecido. Pero éstos no llegaron, aunque de su apurada situación dio Cruz oportuno aviso, y atacado al dia siguiente, y agotadas ya sus municiones, capituló hourosamente, y con la satisfacción de que el enemigo, reconociendo y elogiando su valor, le concediera salir del palacio con todos los honores de la guerra, debiendo ser los tiradores de Cádiz cangeados por otros prisioneros. Grimarest, so pretesto de una orden del general la Peña, repasó el Ebro y se retiró à la torre de Sartaguda.

Con el quebranto de Lerin coincidio la pérdida de Logroño. Habíase el mariscal Ney apoderado de las alturas que hacen frente á aquella ciudad de la otra parte del rio. Castaños, que se encontraba allí á la sazon, dio sus instrucciones à Pignatelli, así para la defensa de aquel pento como para la retirada en caso necesario, y cen esto se volvió à Calaborra. Pero Pignatelli se dió tanta prisa à evacuar la ciudad à los primeros amagos, y lo hizo con tal precipitacion y desórden (27 de octubro), que como si de cerca fuese acosado, cuando nadre le perseguia, no paro hasta Cintroénigo, dejendo abandonados en la sierra de Nelda los cañones, que por fortuna recogió el conde de Cartaojal con nal y quinientos hombres que por nadie fueron molestados. Indignado Castaños con esta con-



ducta, quitó el mando á Pignatelli, refundió la gente de Castilla en las otras divisiones, formando una de vanguardia á las órdenes del conde de Cartaojal con destino á maniobrar en las faldas de la sierra de Cameros, y dió el nombre de quinta division á los valencianos y marcianos regidos por don Pedro Roca y repartidos entre Alfaro y Tudela. Por parte de los franceses, el mariscal Ney que ocupó á Logroño, permaneció en esta ciudad con su cuerpo de ejército; la division Mortot fué destinada á Lodosa, y las de Merie y Bonnet volvieron al cuerpo de la derecha: de modo que los enemigos, á consecuencia de esta espedicion, quedaron dueños de los principales pasos del Ebro.

Tal era la situación de los ejércitos cuando Napoleon determinó venir en persona à España. Lejos estaba el emperador de presumir cuando part o de Bayona à París, despues de la batalla de Rioseco, que à poco tiempo las derrotas de sus soldados en Cetaluña, en Valencia y en Bailen le habian de obligar à pensar sériamente en venir el mismo de las apartadas regiones en que se encontraba à apagar el fuego que ardia en la peníasula española que babia mirado ya como sura. Despues de conferenciar en Erfurt con el emperador de Rusia y con los repesentantes de los seberanos de Alemania y de lograr que el autocrata reconociera como rey de España à su hermano Jusé; despues de las notas que los dos maperadores Napoleon y Alejandro, pasaron à Jorge III. de Inglaterra,

y de la respuesta definitiva del gabinete inglés anunciando al ministro de Francia que S. M. Británica estaba resuelto à no abandonar la causa de la nacion española y de su legítima monarquíe, partió Napoleon de Alejandría para París (18 de octubre) con ánimo de trasladarse otra vez à Bayona y tomar el mando de los ejércitos de España. Antes de salir de París dijo en el mensaje al Cuerpo legislativo (25 de octubre): «Parto dentro de pocos dias para ponerme «yo mismo al frente de mi ejército, coronar con la «ayuda de Dios en Madrid al rey de España y plan-tar mis águitas sobre las fortalezas de Lisboa.» Con estos pensamientos llegó à Bayona el 5 de noviembre.

Sus órdenes y disposiciones para el refuerzo y reorganizacion de los ejércitos de España habian empezado ya a ejecutarse; habian sido traidos de Alemania los cuerpos del ejército grando, y todos los dias franquesban el Pirineo tropas dei Rhin, bátavas, holandesas y westfalianas. La organizacion que les habia dado por decreto inperial de setiembre solo se alteró después con el aumento de dos nuevos cuerpos, y quedó definitivamente hecha del modo siguiente: primer cuerpo, mariscal Victor, duque de Bellune; segundo cuerpo, mariscal Bessières, duque de latria; tercero, mariscal Moncey, duque de Conegliano; cuarto, mariscal Lefèbere, duque de Dantzick; quinto, mariscal Mortier, duque de Treviso; sesto, mariscal

Tono xxiv.

Ney, duque de Elchingen; sétimo, general Saint Cyr; octavo, general Junot, duque de Abrantes. Cada uno de estos cuerpos constaba de veinte y dos á treinta y cuatro mil hombres, distribuidos comunmente en tres divisiones de infamería y una de caballería, y todos juntes formaban una fuerza de descientos mil infantes y cincuenta mil caballos, con que se proponia Napoleon sujetar y domeñar en poco tiempo la España.

Blake se habia mantenido desde el 25 de octubre. en Zornoza, haciendo un gran servicio a la nacion consolo tener en respeto al ejército francés, sin dejarle un momento de reposo ni ganar un palmo de terreno, no obstante los refuerzos que de Francia diariamente recibia. Sintiose por lo tanto con razon y justicia de que à tal trempo se le presentora el vocal de la Junta Centrat don Francisco de Palafex à anunciarle que era la voluntad de la Junta que atacara à los enemigos; mision que recordaba la presencia de los representantes de la Asamblea francesa en los ejércitos en el periodo de la revolución. Blake por respeto y deferencia al gobierno central celebro un consejo de generales y ge-Les de los cuerpos facultativos, y consultada su opinion. la mayoria lué de parecer de que no convenia tomar la ofensiva hasta que se diera principio al plan general de operaciones acordado. No fue este solo disgusto el que tuvo en aquellos dias aquel entendido y honrado gefe: el 30 rec.bió una órden de la Junta Central nombrando general en gefe del ejercito de la izquierda al



marqués de la Romana que à la sazon habia desembarcade en la Coruña. Lejos de abatir al modesto general el inmerovido golpo de verse relevado del mando de un ejército que el habia creado y organizado, y cuando conservaba toda la confianza de la junta del reino de Galicia que se le encomendó (1); y lejos tambien de agradecer verse libro de la direccion de una campaña que es anunciaba terrible y son todos los efatornes de un éxito cuando menos muy dudoso, ya que o de seguro

ci) The presso come is justed de Galicia supo el nombramicato del marqués de la Romana paru general del ejercito de la laquierda, dirigio a la Central la reputicide signifente.—«El relue da
«Galicia la lesda con serpress en
«la Gacuta de Valencia na' él, un
reficio comunicado à nquella juncta gubernativa por sus diputados
«en con tentral, dandole parto
«en con tentral par sus diputados
«en con tentral par
«intralida nterimantente por el
«encrientalmo sehor don acaquis
«litale, al exectentalmo neñor don acaquis
«intrale, al exectentalmo neñor del
«mérito de este general que aca»ba da darle procesa en cuanto le
afue positiva de la lita estimación
«que le merece; pero no puede
«desententerse al masan tempo
«de que el privar al general Bla«la desvelos, y que la cantregó
«este reino por un veto unantan«de las trojas que la formam y
«aplacio general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio per sus veto unantan«de las trojas que la formam y
«aplacio per sus veto unantan«de las trojas que la formam y
«aplacio» general de sus puelo ra,
«de las trojas que la formam y
«aplacio» y gues siempre tan jusréma y el bomor del relan de Ga«licio» y puedo producir familia.

econtecuencia. Este relac cras eprobat lasta la évidencia éstes lires puntos que todica, y se proemeie que V. M. suspenderà, si es ecleria, esta exoneración del gaeseral blake en su mando, solaetras no otga las solidas vacones y poderecos metivos que la obligas as reclamaria.

of the reine precindishes either and que para una resolucion tan intimamente unida con su decore epo se hayan esperado sus diputaedos, de que habiendo suso nemtrado generar su pefe cuando pretrado generar su pere cuando precionem do solucidas ejercia innimectorem do solucidas, sia habienectorem do solucidas, sia habienpresedido orden que revocado en
tratacido de un general que hasimuisselo, como parecia junto,
etratacido de un general que hatratacido de un general que hatratacido de un general que haallo y será sicrapes su despearesta guatoso su obesiencia à
asili y hara alempre compatible
senta con su derecho de eclamar
el que jurgue conveniente para
elemer di tagrado deller que haelemer di tagrado deller que haecontrardo y jurado à sus respectivas crudades ses ludividuos que
de compourar-Reino do Galicia,
ela de getabres de 1800. «

desgraciado, no titubeó en hacer el sacrificio de su reputacion militar reteniendo el mando del ejército hasta la presentacion de la Romana, persuadido de que en ello hacia un gran servicion á su nacion.

Las órdenes que por su parte tenian los generales franceses eran de estar à la defensiva hasta que llegara el emperador, que habia de dirigir por sí mismo las operaciones. Pero el mariscal Lefebyre, duque de Dantzick, que habia sucedido à Merlin, y se hallaba en Durango, viéndose considerablemente reforzado con las tropas venidas de Francia, y afanoso de ofrecer al emperador una victoria por al solo ganada, so pretesto de haberle atacado Blake y de bacerle arrepentir de su temendad, fué él quien en la mañana del 31 de octabre atacó al general español on sus posiciones de Zornoza. Tomaron parte en esta accion varias divisiones de uno y otro lado; era evidente la superior dad numérica de los franceses, nada dejaba que desear la calidad de sus tropas, y no fué poco mérito el de Blake en retirarse à Bilbeo con insignificante pérdida, y tan ordenadamente que de esta circunstancia bacen mencion honrosa las historias escritas por los que eran entonces enemigos. No le pareció punto a propósito para resistir à un ejército poderoso y deteniéndose solo el tiempo necesario para tomar vitualias, prosiguió en su retirada hasta Balmaseda. El rey Jusé, aunque incomodado con Lefèbyre como lo estaba el emperador (\*)

(1) Ho & de perfembre escribia, desde Buyons el mariscal Berthier

por su precipitacion, envié desde Vitoria al mariscal Victor con dos divisiones del primer cuerpo para protegerle por la parte de Orduña. Encontráronse estas tropas con las de Acebedo y Martinengo que habian quedado separadas del ejército de Blake, y al ver que se preparaban à recibirlas con rostro firme, se replegaron sobre Orduña sin atacarlos.

Inquieto Blake por la suerte de aquellas dos divisiones, desde Nava donde babia situado el 3 de noviembre su cuartel general mandó salir la noche del 4 gruesas fuerzas para ver de libertar aquellas tropan aisladas y comprometidas. Pudo hacer esto con algun desahogo, porque acababan de incorporársele las recien llegadas de Dinamarca, regidas por el conde de San Roman y la division asturiana mandada por Quirós, constituyendo entre unas y otras un refuerzo de ocho á nueve mil hombres. Merced á este movimiento se logró la reunion de los de Acebedo y Martinengo, separados desde la accion de Zornoza, con gran contentamiento y júbilo de unos y otros. Entretanto la cuarta division que se había dirigido á Balmaseda encontró ya aquella villa ocupada por la del general francés Villatte, atacóla con impetu y arrojo favore-

al rey José: «He enseñado al em» «y de una manera tan inhábil.....
eperador la carta de V. M. de 2 «V. M. pensará como nosetros, que
«de noviembre. El emperador me «el enemigo debla dar un voto de ordena escribir al mariscal duque agracias è la inconsideracion del de Dantzick para manifestarie su duque de Dantzick. — Memorias del roy losé: Correspondencia, to-accion tan séria de orden suya, mo V.

cida de la segunda division y de algunos cuerpos asturianos que se hallaban cerca, la arrojó de la poblacion, baciéndola abandonar un cañon, dos carros de equipages y cuarenta prisioneros, y la persiguió hasta hacerla retroceder á Bilbao, quedando otra vez los nuestros dueños de la posicion de Balmaseda y puntos inmediatos.

Aprovechando Blake el triunfo de Balmaseda, despues de enviar el cuerpo de vanguardia bácia Sodupe, partió él mismo con la primera y segunda division camino de Gueñes. Encontrose allí con las divisiones francesas de Leval y Sebastiani, y empeñóse una accion bien sostenida por ambas partes hasta la entrada de la noche, y en que se disting ió por su bizarría el batalion literario de Santiago. Carecian los nuestros de giveres, y determinó el general retirarse à Balmaseda. Las subsistencias escaseaban más cada dia, la miseria se hacía sentir en un país de por al poco fértil y esquilmado por dos grandes ejércitos; el tiempo estaba lluvioso y frio, y nuestros soldados sin capotes, y muchos sin vestido ni calzado; por otra parte Napoleon desde Bayona habia destinado á la persecucion de Blake los dos cuerpos cuarto y primero mandados por Lefèbyre y por Victor, el uno por la parte de Bilbao, el otro por Orduña y Amurrio, que componian una fuerza de cincuenta mil hombres: el de Blake, con las bajas producidas por tantos encuentros y acciones, no pasaba de treinta

mil (b): por todo lo cual resolvió retirarse à país que ofreciera mas recursos, y donde pudiera renacerse y dar descenso à sur fatigadas y casi estenuadas tropas. Pero una parte de las que quedaban en Balmaseda para proteger la retirada no pudo reunirse ya al ejército y se durgió à la costa de Santander. La cuarta division situada en Sopuerta fué acometida por numerosas columnas, y para no dejarse envolver tuvo que retirarse à la Nestosa, no pudiendo tampoco reunirse al ejército sin aventurar una accion desigual. De esta manera y con la falta de estos cuerpos, pero muy ordenadamente y con muchas precauciones llegó Blake con el grueso de sus tropas à Espinosa de los Monteros.

Sucedia esto cuando Napoleon, llevando adelante su propósito de venir à España à man lar los ejércitos en persona, prueba grande de la apurada situacion en que había llegado á verse su hermano, había fran-

## (i) Tenian las divisiones en guiente: principios de octubre la fuerza si-

| Vanguardi                  | la. |     |    |    | ,  |    |    |      |    |   | , |   |   |   |   |   | 2,848   | bombres. |
|----------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---------|----------|
| Primera d                  | Щ5  | işi | ķε | Э, | 'n |    |    | ,    |    | 4 |   | 4 |   |   | 4 |   | 5.880   |          |
| Segunda                    |     |     |    |    |    |    |    | *    | •  | • | ٠ |   | * | + | • | • | 4,547   |          |
| Tercera.                   |     |     |    | á  |    |    |    |      |    | r | ı | 4 | r |   |   | ä | 4,577   |          |
| Caurte                     |     |     |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |         |          |
| Reserva                    |     |     | -  |    | -  |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 2,717   |          |
| Dirkina d                  | lφ. | Ā   | ŧů | d  | 24 | L. |    |      |    |   |   |   |   |   |   | _ | 7.300   |          |
| Division di<br>Division di | ei  | N   | OF | le |    |    |    |      |    |   | , |   | - |   |   |   | 5,500   |          |
|                            |     |     |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |         |          |
|                            |     |     |    |    |    |    | T' | e la | -1 |   |   |   |   |   |   |   | SX IVAR |          |

Se calculabas en mas de cinco en accion , beridos y estraviados uni las bajas basta fin de octubre, desde el combate de Zornesa.



quesdo el Bidasoa la tardo del 4 de noviembre, yendo à dormir à Tolosa. À la mañana siguiente se encaminó à Vitoria à caballo con una escolta de la guardia Imperial. Alojóse en un campo fuera de la ciudad, y no en compañía de su hermano, como quien se proponia no eclipsarle con su presencia y dejarle todo el aparato de la magestad, limitándose él al papel de general en gefe. Al otro dia liamó su estado mayor, resuelto à emprender desde luego las operaciones decisivas que habis proyectado. y que iban à hacer cambiar la situación de España.



## CAPÍTULO IV.

## DERROTA DE EJERCITOS ESPAÑOLES.

HAP-LLEDIN BY CHLOCATING

TRASLACION DE LA CENTRAL Á SEVILLA

1808.

(De noviembre à ils de diciembre).

Batalla de Espinosa de los Monteros, desgraciade para los españoles.-Penosa retirada de Blake à Leon.-Toma el mando del ejército de la ingulerda el marqués de la Romana.-- Noble conducta de Blake - Jesticia que la bace la Junta de Galicia. - Disposiciones y merimientos de Napoleon.-Derrota cerca de Burgos el ejercito de Extremedura. — Exagerada importancia que dió Napoleon à aquel trittafe. — incendie y pillaga de la ciudad. — Decretos imperiales: impuestos y proscripciones. —Situacies y operaciones del ejercito del Centro.—Es derrotado en la secion de Podeia.—Suceée la Peña à Castaños en el mando de aquel ejército,-Llega tarde à Somosierra y se dirige à Guadalajara.-Procigue Napoleon su marcha à Madrid. Destruye al general Sanjuan en el puerto de Somogierra.—Brillante y memorable carga de los lanceros polacos.—Sanjuan se refugia eu Segovia.—Asustada la Junta Central, abandona à Aranjuez à se dirige à Badejes. Preparatives de defensa en Madrid. - Estusiasmo popular: armamentos. - Es borriblemente asestuado el marqués de Perales. - Napoleon en Chamartin.--Hace intimar primera y segunda vez la rendicion de la plaza. -- Respuesta. -- Atacan foe Crancesco y toman el Buen Retiro.

Mensage al campo Imperial.—Aspera area, de Napoleon.—Capitulación y entrega de Madrid.—El rey Jusé en el Pardo.—Notables decretus de Napoleon en Chamartin.—Disgustos de Jusé con su hermano.—Hace dimision de la cerona de España.—El emperador no la cedo de nuevo, y exige que le presten jaramento au todos los teroplos de Madrid.—Distribución que hace de ma ejércitos. — Desnoralización de nuestras tropos. —Harrible asesidato del general Sanjuan en Talacera.—Discordias y rebellones en el ejército del Centro.—Su penosa retirada à Cuenca.—Toma su mando el diquio del lafantado. —Excesos lamentables de los nuestros es el Tajo, y panetran en Extremadura.—La Justa Central acuerde trasladarse à Sevitta.—Don Gregorio de la Guesta capitan general de Extremadura.—Entra la Central en Sevilla.—Muerto del coado de Ploridabianca.—Reemphisale el marques de Astorga.

Reforzado el ejército francés de España con numerosos cuerpos de tropas veteranas y aguerridas, traidas del Norte y del centro de Europa, fuerte de doscientos cincuenta mil hombres, dirigido por Napoleon en persona, con su inteligente y energica voluntad y con todo el prestigio que acompañaba á su nombre y á au poder inmenso, y teniendo que combatir e in tropas en su mayor parte todavía nuevas, y de prisa y coa escasos medios recien organizadas, era matural y no podia menos de suceder que cambiara la mercha de la guerra en favor de los franceses. En el estado en que la encontró Napoleon, dos partidos podia tomar : era el uno dejar à Leseuvre en observacion de Blake con órden de no perseguirle vivamente si se pronunciaba en retirada, marchar él rápidamente sobre Burgos, y destacar uno de sus cuerpos sobre Reinosa para cortar

la retirada al generral español: el otro era que los mariscales Lefèbere y Victor reunidos le persignieran y atacaran hasta destruirle. El emperador pretirió este último y de aquí el combate de Gueñes, al cual sin embargo no concurrió, con estrañeza suya, el manscal Victor.

Habíase situado, como dijimos, don Joaquin Blake en Espinosa de los Monteros, villa de cierto renombre en España por el antiguo privilegio de que gozan sus naturales de ser los escogidos para hacer con el título de Monteros de Espinosa la guardia al rey de nocha cerca de su cuarto. Ocupaban los españoles, en número de veinte y un mil, las ásperas alturas y hondos valles que rodean la población, cuando fueron atacados por los veinte y cinco mil franceses del primer cuerpo que mandaba el mariscal Victor (10 de noviembre), sufriendo la primera embestida nuestra division del Norte que guiaba el conde de San Roman, situada en un altezano. Por espacio de dos horas sostuvieron los nuestros bizarramente el combate, basta que cargados por mayor número abandonaron el bosque. Nuestra artilleria, manejada por el capitan Roselló, bacia un fuego certero y vivo. Esforzóse Blake por aostener la division San Roman con la tercera que guiaba Riquelme, pero la circunstancia fatal de haber sido heridos mortalmente ambos generales hizo suspender la pelea al llegar la noche. Los vecinos de Espinosa habian huido espantados, y no habia, ni en la villa m en sus contornos, ni mantenimientos para los combatientes, ni menos recursos para los heridos. Todos pasaron la noche á la intemperie sin moverse, pues croyó Blake que era preferible sostener otro ataque al aiguiente dia á ejecutar un movimiento de retirada que alentára al enemigo y produjera en los suyos destnimo y desórden; mucho más cuando habia dado órden al brigadier Malaspina, que se hallaba en Medina de Pomar, para que acudiese á reforzarle con los cuatro hatallones y los cuatrocientos caballos que tenia. Pero al quererlo ejecutar aquel gefe, encontróse con cuerpos enemigos, teniendo que limitarse á salvar sus tropas á costa de dificultades y rodeos.

Sufrió pues Blake en la misma situacion el ataque del dia 11, y sufriéronle las primeras tropas asturianas, que ya babian tenido bastantes bajas en el de la vispéra. Hizo la fatalidad..... no la fatalidad, sino la destreza de los tiradores franceses, colocados de intento y esclusivamente para apuntar à los gefes nuestros, que sus certeros tiros hirieran al general Acebedo y al gefe de escuadra don Cayetano Valdés, y dejaran sin vida al mariscal de campo don Gregorio Quirós, que montado en un caballo blanco recorria las filas. Viendose los asturianos privados de todos sus gefes, abandonaron aturdidos las posiciones que ocupaban, buyendo por las asperezas del valle de Pás; no pudo Blake impedir que cundiera el desaliento à los demas cuerpos, y que unos comen-

záran á cejar y otros á desordenarse, y dispuso la retirada protogida por la reserva de Mahy. En el paso del rio Trueba perdió las seis piezas de artillería que llevaba. La falta de subsistencias en un país estéril y quebrado hizo que nuestros soldados se dispersáran y estraviaran. Apenas pudo Blake reuair diez o doce mil hombres en Reinosa, donde estaban el parque de artillería y los almacenes, y donde se había propueste dar alimento y descanso á sus estenuadas tropas, y rehacerse y reorganizarlas. Mas ni para esto tuvo lugar; las desgracias se le agolparon, y las activas operaciones del enemigo no se lo permitieron. Sabedor de que el mariscal Soul, duque de Dalmacia, enviado por Napoleon desde Burgos se dirigia á marchas forzadas sobre Reinosa para cortarle la retirada á Leon, se adelantó hacia esta caudad por las montañas haciendo marchas penosas (1). La artillería flegó por Saldaña, escepto la de una division, que hallando ya interceptado el camino se dirigió por Santander á San Vicente de la Barquera.

Al Regar al valle de Cabuérniga presentósele el marqués de la Romana, nombrado, como dijimos, por la Central general en gefe del ejército de la izquier-

<sup>(</sup>i) En uno de los pasos alcanzaron todavia las tropas de Lefêt-vre à los enfermos y beridos: los las sentidas súplicas de su
condujeronas cruel é inbumanamente traspasaron à estocadas,
sin que alconzáran à comoverlos las sentidas súplicas de su
condujeronas cruel é inbumanamente traspasaron à estocadas,
sin que alconvers de Riego,
el mismo que después fue tan
clos fué sacrificado es genera conocido y tan inicripidad, y fué
acebedo, à quien desapiadada-

da. Nada hubiera sido mas cómodo para Blake que cambiar en aquellos momentos las prevaciones y las fatigas de una retirada penosa por los goces y comodidades de la capitanía general de Galicia que conservaba, dejar á otro el cuidado y la responsabilidad de un ejército en situacion deplorable, para trasladarse á la Coruña, donde le esperaban cargos honrosos, amigos sinceros, y una esposa y cinco bijos queridos. Pero aquel pundonoroso militar prefirio á todo esto seguir compartiendo con sus tropas las molestias de una laboriosa marcha, y asistir á la Romana con sus consejos y acompañarle hasta Leon, donde todavía, hecho recuento de la fuerza (24 de noviembre), resultó haberse reunido alli guince mil nuevecientos treinta soldados y gainientos ocho oficiales: resultado admirable ciertamente, despuesade baber disputado palmo a palmo la Vizcaya á un enemigo poderoso, despues do tantos combates, unos felides y otros desgraciados, y despues de tantos temporales, de tanto desabrigo, de tantas escaseces, y de tan larga retirada por país tan estéril y tan quebrado, resultado que á julcio de los inteligentes, y mas de los estrangeros que de los nacionales, confirmó la reputacion militar de Blake en medio de sus desgracias.

En Leon hizo entrega formal del ejército al marqués de la Romana, y dio un parte de todas las operaciones á la junta de Galicia, de la cual recibió una

respuesta sumamente satisfactoria (1), porque asi como contaba con algunos enemigos en la Central, la de Galicia que le conocia à fondo, hizo constantemente justicia à su mérito, à su honradez y à su patriotismo. Solicitó Biake de la Central q e le empleára en otro ejército de operaciones, no acertando entretanto a separarse del que él mismo à costa de tantos esfuerzos habia creado pero ya le volveremos à encontrar peleando en favor de la huena causa: úrgenos ahora dar cuenta de lo que en este tiempo en otras partes habia acontecido.

Napoleon, asegurada au derecha con los cuerpos primero y cuarto, que perseguian á Blake, encargando á Moncey que con el tercero observase desde Lodosa nuestro ejército del centro y de Aragon, dejando en Logroño algunas fuerzas del sesto, debiendo dirigirse Ney con el resto de ellas á Aranda, dando á Bessières el mando de la caballería, y el del se-

(1) -El reino (le deda la jacta) por el oficio de V E de 92
cdel cornente queda muy satisefecho de sus operaciones y providencias. La guerra tiene nus
reveses y el reino està hien persuadido de que si la divisa Providencia no ha concedido a V. E.
cel un suclo de anunciar elempre
evictorias, las que han consegui
ado los enemigos con las estes vas
facizas que han hecho en urtr de todas las estremidades de
futuga les ban sido bien cestosas, pero estos males pasageros
se remedian con el celo y patrictiamo que anima à 10006 los na-

\*turaien de Espata. El releo anegura à V E. que en les hoorau

que V. E diez le ha dispensado

uno ha herno mas que dar e mévito debido à las prendas y cirreunstancias que concurren en

«V. E., y se prometo que estas

«mismas conduciran à V. E. à ma
«yores satisfactiones, en las que

«ti relno tomará la mayoz parle,

«pi que est una y estomara siem
pare a V E. Benna de Colleia 38

«de noviembre de 1808—Juan

«Fernandez Masturez.— Amondo

«Maria Gil — Excelentisimo señor

«dou roaquin trabe.»

gundo cuerpo á Soult, salió él de Vitoria (9 de noviembre), seguido de estos últimos y con la guardia Imperial y la reserva camino de Madrid por Burgos. Habia comenzado á entrar en esta ciudad el ejército de Extremadura, compuesto de diez y ocho mil hombres, pero del cual solo doce mil habian llegado á la poblacion, quedando la tercera division hácia Lerma, algunas leguas atrás. Mandábala el conde de Belveder, nombrado por la junta en lugar de don José Galluzo. Inesperto él, mal equipadas sus tropas, y sin saber que tenia sobre si cuarenta mil franceses, y cuarenta mil franceses mandados por Napoleon, cometió la imprudencia de adelantarse á Gamonal, tres cuartos de legua de Burgos, y la mayor locura de aceptar a accion-en aquella estensa planicio. Poco trabajo costó al general francés Lassalle envolver y arrollar nuestra derecha, y poco tardó nuestro ejército en huir desbandado, y tan de cerca perseguido, que juntos y revueltos entraron vencidos y vencedores en Burgos, despues de baber acuchillado la caba-Bería de Bessieres a los que por la orilla del 110 Arlanzon intentaban salvarse, y de haber cogido catorce cañones. El de Belveder no paro, con las reliquias de su destrozada gente, hasta Lerma, donde se encontró con su tercera division. Y perseguido allí, prosiguió á Aranda, donde todavia no se contempló seguro, teniendo que refugiarse a Segovia: alli la Junta Central le retiró el mando que en mal hora le habia sido

conferido, nombrando en su reemplazo á don José de Heradia.

Algunos tiros disparados por los fugitivos en las calles de Burgos sirvieron de pretesto á Napoleon. para entregar la ciudad al pillage: -desórdenes, dice un historiador francés, poco propios para hacer amar la dominacion francesa en España (1) » Apoderáronse, entre otras cosas, de dos mil sacas de lana petenecientes á ricos ganaderos, que enviadas a Bayona y vendidas valieron muchos millones. Cuando José entró en Burgos, el fuego destruia todavía algunos cuarteles de la ciudad: las casas estaban casi todas desiertas. Napoleon presentó á los ojos de Europa el corto combate y fácil triunfo de Burgos como una gran batalla, que en cierto modo decidia de la suerte de España; para darle mas importancia y realce envié al Cuerpo legislativo las banderas cogidas, y aquel cuerpo acordó una felicitacion al emperador, y dirigio un mensage à la emperatriz como testimonio de su admiración por las glorias militares de su augusto esposo. Esta exageracion convenia à los fines políticos de Bonaparte, principalmente para intimidar al gabinete de Viena, de quien andaba á la sazon receloso. Entonces fué tambien cuando desde Burgos partio el mariscal Soult hácia Remosa, para ver de cortar la retirada a Blake, segun dejamos referido.

<sup>(1)</sup> Du Came, Memoires du roi Joseph, lib. Ett.

Tomo xxxv.

Desde squella ciudad impuso Napoleon contribuciones extraordinarias á los pueblos que dominabo, y mandaba hacer requisiciones de granos, de vino, de ganados y otras especies, arrebatándolas á veces á viva fuerza: estraño modo de hacer aceptable su dominacion. Desde allí expidió tambien un decreto, concediendo á nombre suyo y del de su hermano amnistía plena y general á todos los españoles que en el término de un mes desde su entrada en Madrid depusieran las armas y renunciáran á toda alianza con los ingleses, exceptuando de esta gracia á los duques del Infantado, de Medinaceli, de Bijar, de Osuna, al marqués de Senta Cruz del Viso. 4 los condes de Fernan Nuñez. y de Altamira, al principe de Castelfranco, à don Pedro Cevallos. lo que era bien singul: r, al obispo de Santander, mandando que si fuesen aprohendidos se los entrugára á una comision militar, se los pesára por las armas, y se les confiscáran todos sus bienes (1). Primer decreto de proscripcion en España, como observa un juicioso historiador, tanto mas censurable y estraño, cuanto que las mismas juntas populares, con obrar en medio del hervor de las pasiones, no habian ofrecido todavía semejante ejemplo.

En punto à operaciones, antes de hablar de las que dirigió Napoleon en persona, veamos los resultados de las que desde Burgos ordenó para combatir al

<sup>(1)</sup> Gaceta extraordinaria de tracto de las minutas de la Secre-Midrid del 11 de diciembre.—Excretaria de Estado.

ejército español del centro despues de los descalabros. causados al de la izquierda. Como si fuese fundada la censura que algunos bacian de la lentitud y escesiva circunspeccion del general Castaños, así fué enviado à su cuartel general en calidad de comisionado de la Janta Central su indivíduo don Francisco de Palafox. autorizado con poderes, y acompañado del marqués de Coupigny y del conde del Montijo, sugetos cada cuál por sua especiales condiciones no muy á propósito para desempeñar su cometido, en el sentido de armonizar como convenia las voluntados. Así fué que despues de celebrado un consejo entre ellos y otros generales, incluso don José de Palafox que acudió de Zaragoza, y acordados, no á gusto de Castaños, varios planes de campana, que iban quedando sin efecte por las noticias que se recibian de Blake, los enemigos de Castaños lograron que la Junta diera el mando del ejército del centro, como ántes habia conferido el de la izquierda, al marqués de la Romana: desatentada resolucion, é irrealizable por la distancia á que este se hallaba y por la rapidez de los movimientos y de las operaciones de los enemigos. Castaños reunia, con las tropas de las divisiones primera y tercera de Andalucia que le babian reforzade, y con las de Aragon, sobre cuarenta y un mil hombres, entre ellos tres mil setecientos de caballería. Los aragoneses, cuya mayor parte estaba en Caparroso, no se le hubieran incorporado ain espresa órden del general Palafox

que felizmente llegó à Tudela. Celebróse allí otro consejo, en que los bermanos Palafox opinaban por la defense de Aragon; Castaños por arrimarse à las provincias marítimas y meridionales. Lo que pensamos que le hubiera convenido más habria sido dejar una fuerte guarnicion en Zaragoza, y ganar el paso de Somosierra para cubrir à Madrid. Mas para todo se habia dejado trascurrir tiempo, y era ya tarde.

Conforme al plan y á las órdenes de Napoleon. de impedir la rettrada del ejército del centro à Madrid, y de serprenderle, si era posible, y envolverle por el flanco, se babia adelantado el mariscal Lannes con las tropas de Lagrange y Colbert del sesto cuerpo, con las del tercero que mandaba Moncey, y con la division de Maurice-Mathieu recien llegada de Francia, iontándose del 20 al 22 de noviembre en Lodosa y sus cercantas sobre treinta y cinco mil hombres. Obrahan éstos en combinacion con los veinte mil del mariscal Ney, que derrotado el ejercito de Extremadura á las inmediaciones de Burgos recibió órden de marchar, y lo habia verificado desde Aranda por el Burgo de Osma y Soria en direccion de Navarra, aunque llegó tarde á la batalla, como veremos. Comenzó aquella à anunciarse con la presencia de algunos esenadrones franceses à la inmediacion de Tudela la mañana del 20 de noviembre. Castaños tomó sus posiciones del modo siguiento: colocó en las alturas de frente á la ciudad los aragoneses, juntamente con la quinta division, que era de valencianos y murcianos, en todo sobre veinte mil hombres: la cuarta division de Aragon, mandada por la Peña, fuerte de ocho mil hombres, en Cascante, legua y media de aquella ciudad: y en Tarazona, á otras dos leguas y media, las otras tres divisiones que guiaba el general Grimarest, y componian de trece á catorce mil hombres.

Empoñóse la accion en las cercanías de Tudela, atacando el general Maurice-Mathieu sostenido por la caballería de Lefebyre, la quinta division y los aragoneses. Recibiéronle al praccipio con firmeza los nuestros, mandados por don Juan O'Neil, y aun le rechazaron y persiguieron; pero reforzados los franceses por el general Morlot, revolvieron sobre nuestro centro, le desordenaron y desconcertaron. El mismo Castaños se vió envuelto en el desórden y tuvo que recogerse á Borja, donde se encontraron varios generales, y entre ellos el representante de la Junta. Al mismo tiempo la division de la Peña era batida en Cascante por el general Lagrange, y aunque éste fué herido, reforzados los suyos con gran golpe de infantería, obligaron á los nuestros á encerrarse en la poblacion. Perezoso y lento andavo por su parte Grimarest, que mandaba la estrema izquierda en Tarazona. Y gracias que no se presente à tiempo el mariscal Ney delante de esta ciudad, babiéndose detenido un dia en Soria á dar descanso á sus tropas, quo sinó habria sido enteramente destruido nuestro

cjército del Centro. Aun ael se perdieron trointa casonce y siete banderas, murieron bestantes soldades, y fueron mas de dos mil los prisioneros. Las reliquias de los aragoneses, y casi todos los valencianos y marcianos con los mas de sus gefes, se metieron en Zaragoza; Castaños con las divisiones andaluxas llegó el 28 à Calatayud, y el mismo dia entró el general Maurice, que iba persiguiéndole, en Borja, donde se la umó Ney al dia siguiente (20 de noviembre). Todavía hizo el general francès en Borja cerca de otros dos mil prisioneros.

Recibió Castaños en Calatayud aviso y órden de la Junta Central para que acudiera en su auxilio, porque Napoleon avanzaba ya por Somosierra a la capital. Con tal motivo partió de Calatayud (27 de noviembre) la via de Sigüenza, dejando á retaguardia al general Venegas con un cuerpo de ciaco mil hembres. Situése este caudillo el 28 en Buvierca, resuelto à defender squel paso : allí le acometró al dia siguiente Maurica-Mathieu con dobles fuerzas: defendió Venegas heróicamente y palmo á palmo su posicion, y aunque no pado evitar que algunos coroneles y oficiales auyos quedáran prisionezos, protegió cumplidamente la marcha de nuestras divisiones à Sigüenza donde se incorporó à ellas al otro dia, quedándose Maurice por órden de Moncey en Calatayud. En Sigüenza fué relevado Castaños del mando en gefe del ejército del Centro, llamándole el gobierno supremo á la presidencia de la junta militar, y



confiriendo interinamente aquel mando al general don Manuel de la Peña. El nuevo gefe, dejando prevenido à Venegas que permaneciese con la retaguardia en Sigüenza hasta el 3 de diciembre, salio el dia 1,º con el grueso de las tropas por Jadraque, dirigiéndose luego à Guadalajara, donde se le unió el 4 Venegas. Las noticias que tuvieron de las operaciones del emperador sobre Madrid les hicieron variar de propósito y de rumbo, como luego veremos.

Aunque el 15 de noviembro habian llegado á Salamanca veinte mil ingleses mandados por sir John Moore, despues de haber desembarcado en la Coruña otros diez mil al mando de sir David Baird, Napoleon no se movió de Burgos hasta el 22, parque su objeto era marchar desembarazadamente sobre Madrid despues de destruidos los ejércitos españoles de Gali, in y Extremadura, de Andalucía y de Aragon, para presentarse á los ojos de la Europa como aquel á quien padie esaba reaustir y se apoderaba cuando queria de la la capital de España Detúvose unos dias en Aranda de Duero hasta saber la derrota del ejercito de Castaños: entónces, y despues de mandar à Ney que continuara su persecucion, à Moncey que fuese sobre Zaragoza, à Soult que tuviera en respeto á los ingleses, y á Lefebyre que marchara con su caballería por la parte de Segovia, partió él mismo de Aranda camino de Somosierra con la guardia imperial, la reserva, y el primer cuerpo que guiaba el mariscal Victor, y sentó su cuartel general en Boceguillas (29 de noviembre). La Junta Central hebia encargado la defensa de Madrid á don Tomás de Morla y al marqués de Castelar, y la del puerto de Somosierra á don Benito Sanjuan con los restos del ejército de Extremadura y algunas otras tropas disponibles, en todo sobre doce mil hombres. Un pequeño cuerpo colocado en Sepúlveda para protegerie, asustado con voces alarmantes malévolamente esparcidas, se replegó á Segovia, dejando á Sanjuan solo, atrincherado en las alturas con algunas obras de campaña levantadas de prisa y algunos cañones.

Dominada aquella posicion, aunque alta, y fuerte al parecer, por elevadas montañas laterales, una gruesa columna enemiga de infantería comenzó 4 fianquearla por derecha é izquierda al amanerer del 30 de noviembre à favor de una densa niebla que encapotaba aque llos cerros. Rechazábala no obstante nuestra artillería vomitando mortifero fuego, cuando llegó Napoleon al pié de la sierra. Impaciente per voncer aquel estorbo que le impedia su paso à Madrid, mandó à los lancemes polacos y á los cazadores de la guardía que á toda costa se apoderaran de nuestra principal hatería. A gelope embistieron aquellos intrépidos ginetes; escuadrones casi enteros caian derribados delante de los cañones. pero otros los reemplazaban y cargaban con mayor furia, hasta apoderarse de las piezas, hacer cejar la infanteria y franquear el paso à su ejército. «Esta accion. dice un historiador frances, es una de las mas brillantes y mas atrevidas que el arma de caballería cuenta en sus gloriosos fastos. A la cabeza de aquellos celebres lanceros iba el insigne conde Felipa de Ségur, el distinguido autor de la Historia de Rusia y de Pedro el Grande, de la de Cárlos YIII., de la de Yapoleon y el Grande Ejército, el cual en aquellas terribles cargas tuvo su caballo muerto, sacó su sombrero y su vestido acribillados á balazos, y en su cuerpo multitud de contusiones y heridas; pero curado por el cirujano del emperador, tuvo mas adelante la señalada bonra de ser elegido por él para presentar en el Cuerpo legislativo las muchas banderas cogadas en esta jornada á los españoles. Fueron éstos perseguidos por la caballería hasta mas acá de Buitrago. Sanjuan, herido, se refugió, marchando por 'rochas y atajos, en Segovia, donde se un ó á don José Heredia.

Con la derrota de Somosierra quedaba descubierta 'a capital y en grave riesgo la Junta Suprema. Habia hecho ésta quemar por mano del verdugo unos escritos que los ministros españoles del rey José se habian atrevido á dirigir á su presidente, así como al decano del Consejo y al corregidor de Madrid, exhortándolos á someterse á Napoleon y á no prolongar una resistencia tan temeria como inútil (1). Mas ys

<sup>(</sup>i) algualmente ha decretado da execración pública, teoldos chiccia el docomento) que estos apor infidentes, destenles y mulos cholumes escritos, en que con doservitores de su legitimo rey, elor se ven firmas españalas, esta didignos del nombre español, y quemados por mano del verda directadores a la religion, a la parego, y sus antores abandonados a dida y al estado.... etc. -- Gase-

no era tiempo sino de pensar en salvarse; se acordó abandonar á Aranjuez, se designó por punto de residencia á Badajoz, y despues de nombrar una comission activa para el despacho de los negocios urgentes, compuesta del presidente Floridablanca, del marqués de Astorga, Valdés, Jovellanes, Contamina y Garay, en la neche del 1.º al 2 de diciembre salieron unos en pos de otros y en grupos camino de Extremadura, y llegaron sin particular contratiempo á Talavera de la Reina.

La defeasa de Madrid se habia confiado, como dijimos, al capitan general marqués de Castelar, y á
don Tomás de Moria. De tropas regulares solo habia
dos batallones y un escuadron de nueva leva. Agolpóse el pueblo á la casa del marqués pidiendo á gritos
ser armado; ofrecioselo el de Castelar, y se trabajó activamente para ello, logrando poderse distribuir entre
los vecinos ocho mil fusiles, armando á otros con chuzos y con cuantos instrumentos ofensivos pudieron
encontrarse. Las municiones no alcanzaron para todos, y como además se descubriese que algunos cartuchos contenian arena en vez de polvora, irritóse estrepitosamente la muchedombre. Súpose que el marqués de Perales como regidor habia intervendo en la
construccion de los cartuchos, y no obstante ser el

ta extraordinaria del viernes 25 herrós.—Ya Cabarras babla escrido noviembre de 1808.—Las cartas las firmaban Azanza, O Farmi, junta de Soria, à la coal debia Bomero, Urquijo, Arrivas y Cantonciones y acreicios especules.



marqués hombre muy popular, y hasta predilecto del pueblo , porque bacia gala de llaneza y le imitaba en trages y costumbres, y kuscaba y mantenia intimidades entre las clases mas infimas y humildes , enfurecióse contra él , porque se propalo , sospechamos que sin fundamento , que habia recibido obseguios de Marat, y hasta se inventó que habia concertado con los franceses franquearles la puerta de Toledo. La multitud, mempre propensa à creer en momentes de ferrer les rumores mas inverceimiles, acometó furiosamente su casa , la alianó , y encontrando al desventurado marqués, en etro tiempo su idolo, le cosió á puñaladas, y le arrestró por las calles sobre una estera. ¡Deplorable fin el de aquel magnate, y la stimosa propension L de la pleble á dejarse arrastrar ciega á desmanes y escesos en momentos de exaltación, si no hay quien pronto la dirija y enfrene.

Aunque Madrid no era ni ha sido nunca un punto defendible, hiciéronse fosos delante de las puertas esteriores, y se construyeron algunas baterías á barbeta: se abrieron zanias en las calles principales de Atocha, Alcalá y Carrera de San Gerónimo, desempedraronse algunas y se formaron barricadas, se parapetaron los balcones y ventanas con almohadas y colchones, y se aspilleraron las tapias de la cerca, y principalmente las del Buen Retiro. En la casa de Correos se instaló una comision político-militar, que presidia el duque del Infantado, y la defensa de la



plaza se encomendo particularmente à don Tomás de Morla. Grande era la decision, y general el afan pera los trabajos de defensa. En tal estado se dejaron ver en las alturas del Norte la mañana del 2 de diciembre los dragones imperiales. Napoleon llegó á las doce á Chamartin, y se alojó en la casa del Infantado. Era aquel dia aniversario de su coronacion y de la betalla de Austerlitz, y queria que lo fuera tambien de su entrada en la capital de España. Con tal intencion hizo intimar inmediatamente la rendicion de la plaza, pero faltó poco para que el oficial parlamentario fuese víctima del furor popular. Convenia mucho á Napoleon no detenerse delante de Madrid, porque le urgía volver á París para atender á los negocios de Alemania. y no le importaba menos que apareciese haber entr. do sin resistencia en la córte española. Así aquella misma noche, en tanto que el mariscal Victor levantaba baterías contra el Retiro , hizo que el mariscal Berthier, por medio de un oficial español prisionero, hiciera segunda intimacion, á la cual ya se medito como contestar.

Recibióse en el campo imperial á las nueve de la mañana del 3 la respuesta del marqués de Castelar, diciendo que necesitaba consultar con las autoridades de la villa y conocer las disposiciones del pueblo, para lo cual y para poder dar una contestación categórica pedia una tregua de un día, seguro de que al día siguiente temptano, ó acaso aquella misma noché, en-

viaría un oficial general con la resolucion. Pero va á aquella hora, y mientras Napeleon simulaba atacar la poblacion por diferentes puntos, el general Senarmont con trumta piezas batía las tapias del Retiro; con facildad se abrió un ancho boquete, por el cual penetraron los tiradores de la division Villatte; apoderároose éstos de la fábrica de porcelana, del observatorio y del palacio, y abuyentaron à los nuestros hasta la parte alta de las calles de Atocha y Alcalá donde se habian becho las cortaduras, pero dejando por consiguiente en la parte baja muchas casas libres, de que tomaron posesion los franceses, inclusa la escuela de Mineralogia de la calle del Torco, que fué causa de que pereciese la preciosa coleccion de minerales de España y América que á costa de afanes, tareas y dispendios se habia logrado reunir. en aquel local.

Estrañó mucho Napoleon que no desfallecieran los madrile os con la pérdida del Retiro; mas conviniendo á su política no aparecer un conquistador violento de la capital hizole tercera intimación por medio del duque de Neufchatel, ofreciendo á los habitantes proteccion, seguridad y olvido de lo pasado. La junta de Correos mandó cesar el fuego, y envió al cuartel imperial á don Tomás de Morla y á don Bernardo Iriarte, os cuales solicitaban nuevamente el plazo de un dia para bacer entrar en razon al pueblo. Agriamento recibió el emperador á Morla, reconvínole por su con-



ducta con los prisioneros de Bailen, le recordo la que en la guerra de 1793 había observado en el Rosellon, y concluyó diciéudole: «Volved & Madrid; os doy de plazo hasta las seis de la mañana; no volvais «aquí sino para anunciarme que el pueblo se ha so-•metido: de otro modo, vos y vuestras tropas sereis todos pasados por las armas.
 Tan aturdido regresó Moria con este recibimiento, que no acertó 🛦 dar cuenta á la junta, teniendo que hacerlo por él friarte. La junta, aunque con sentimiento, se convenció de la necesidad de capitalar: el marqués de Castelar y el vizconde de Gante, no queriendo ser testigos de la entrega, salieron aquella noche con la noca tropa que babia, camino de Extremadura el uno, de Segovia el otro: los moradores, viendose abandonados, se retiraron á sus casas; á las seis de la mañana siguiente volvió Morla con el gobernador don Fernando de la Vera al cuartel imperial con el provecto de capitulacion y entrega de Madrid, que Napoleon aprobó en casi todas sus partes y con ligeras. modificaciones (1).

(f) Capitulacion que la junta dad de lus vidas y propiedades mitistar y polítics de Madrid prode de los vecinos y residentes en pone d.S. H. I. y R. el emperador Madrid, y los emploados públicos: la conservación de sus enpleos, o su salida de esta con-ta, si les convintese, igualmenta las ricas, derechos y propiedades de los eclesiásticos seculares y requieres de ambos seros, conservaidose el respeto debido

Ari. 1." La conservacion de la religion católica, apostólica y romana sin que se tolere ours, segun as teyes. Concertido.

APL 1." La libertid y seguri- à los iempios, todo con arregio

A las diez de aquella misma mañana (4 de diciembre) entré en Madrid el general Belliard, ya may conscado en la córto por su larga residencia on tiempo de Murat, con las tropas destinadas á guarneceria. Alguna resistencia intentaron oponer todavia los mas tenaces, refugiados en el cuartel de los Guardias de Corps,

à montres leyes y préctions. Concedido.

Art. 3.º Se aleguraria tembien las vidas y propiedades de ios militares de todas graduaciones.

Concedido.

Art. 4.1 Que no se persoguist 6 persona aiguna per optinos al queritos políticos, al attagoco a los ampleados publicos pre racos de lo que hanteren esculado hasta el presente en el ejercicio de sus empleos, y por obediencia il golarino anterior, ali al pueblo por los esfuernos que la becho pars su defessm.

Concedido.

Art. 5," No so enigican etres contribuciones que un cedimeries que se han pagado hasta el pre-

Concedido hosta la programación

definitivo del reino. Art. 0.º Se conservaria moestras leyes, costumbrės y tribinales en su actua, constitucion.

Concedido hasia le organización

definitiva del reine.

Art. 7." Las trooms franceins al los oficiales no serán alogados en casas particulares sáno en cuarteles y pabeliones, y no on ion conventos al monasterios, con-terrando los privilegios comedidos por las leyes a las respectivos

Genociide, Nen entrudide que haire para les oficiales y paro les origines sun feles y pabellones enneblados conforme à los reginmentes militeret, 'A six act' que

mann frateficientes diobas afficiac.

Art. 8," Les tropas saidres de la villa con los tonores de la gacera. y se retiraran duaxde les con-

TROPS.

Las tropas milirên em los henores de la guerra, desflorda hoy à à las dot de la lacde, dejarán mu armes y cohence: los pustines armudes dejards ignalmente and armas y attiderto después les habitantes se retirardo é ras cosso y les de fuera é ma Buchen

Todas ist indtriduce attaining en las l'opes de linea de cualto menes à sila parte, quoduran librat de su suspaño y se retirardo á sas

pirebles.

Todos (sa demos sarán prisionares de guerra kasta un cange, que et hard innettalanente entre loual

namero pro a d'grado. Art. 7.º Se jugarán floi y constantemente los deudas del se-

Esta objeto sa um abjeto potetico que pertenase à la asamblee dal raino, y que pende de la adminis-

Art. 10." Se conservação los honores à los generales qui quieran quedarse en la capital, y se con-ordera la libra antida à los que no quieram

Concedide, continuendo en su emples, bien que et pape de sus sucidos aerá hosta la organisación

definitiva del remo

Art. 11." Anthonas, Un donn canada de la Guardia taman papero hubieron de ceder pronto á las exhortaciones de los hombres prodentes. El pueblo tachó de traidor á Moria, cuando acaso no habia sido sino pusilánime: por desgracia pasándose mas adelante á los franceses, si el juicio popular no habia sido entonces exacto, pareció por lo menos profético. A los dos dias fueron desarmados todos los vecinos. Napoleon permaneció en Chamartin con su guardia, y solo una vez y muy de mañana atravese la capital por la curiosidad de ver el palacio real.

La circunstancia de no haberse nombrado siquiera al rey José en la capitulación nos pone en el caso de esplicar la estraña conducta de los dos hermanos entre sí durante estos sucesos. Napoleon había dejado á su hermano en Burgos; deploraba éste la necesidad de una guerra sangrienta para colacarle por la fuerza en un trono: veia y observaba que sa hermano no le asocia-

sesion hoy 6. à mediodiz, de las puertas de palacio. Igualmente à mediodia se entregaran las alferentes puertas de la villa al mército francés.

A medioda el cuartel de Guardas de Corps y el Brapital geperal se entregación al ejércitofrancés.

A la misma hora se entregarin el purque y almacenes de artilleria é li genteros à la artilleria é ingenieros franceses.

Las contriduras y espaidones se desharas , y las calles se repatario

El oficial francés que debe temar el mundo de Maurid seudirà à mediodia cue una guardia

à la casa del priocipal para concertar con el gobierno las medidas de policia y restablecimiento dei buen órden y seguridad pública en todas las partes de la rilla.

Nesotros los comisionades abajo firmados, autorizados de pienes poderes para acomiar y firmar la presente capituración, Lemos convenido en la fiel y entera ejecución de las disposiciones dichas anteriormente.

Campo Imperial delante de Madrid, 4 de diciembre de 1808.— Fernando de la Hera y Pantoja.—Tomás de Noria.—Asejandre, principo de Neufchatel.

la à ninguna de las acciones gloriosas de su ciército: resentiase su propia dignidad; pero faltábale posibilidad para remediar los horrores que presenciaba, y valor para contrariar los designios de su bermano. El 28 de no iembre salió de Burgos, franqueó el puerto de Somosierra despues del célebre combate de los lanceros polacos, y pareciéndole que era deber auyo presentarse delante de la capital de sus estados al mismo tiempo que el emperador, incorporósele el 2 de diciembre en su cuartel general de Chamartin. Recibiole Napoleon friamente, pero permanecieron alli juntos. El emperador procedia en todo como aquel 🛦 quien perteneciera la España por derecho de conquista; ejercia la autoridad suprema en toda su plenitud; expedia decretos imperiales, y parecia olvidar que ere su hermano á quien babia hecho rey de España. José comprendia y sentia el papel desairado que estaba haciendo, y no pudiendo entrar en la córte dignamente como rey, se trasladó al sitio del Pardo.

Fueron notables los decretos de Napoleon en Chamartin, espedidos todos en un dia (4 de diciembre).

Los individuos del Consejo de Castilla, decia el primero, quedan destituidos como cobardes, é indignos de ser los magistrados de una nacion brava y generosa. — Los presidentes y fiscales del Rey serán carrestados y retenidos como rehenes; los demas consejeros quedarán detenidos en sus domicilios, so pena de ser perseguidos y tratados como traidores.

«--El tribunal de la Inquisicion, decia otro, queda «suprimido como atentatorio á la soberanía y á la an-· toridad civil. - Por otros es disponia que mingun individuo pudiera poseer sino una sola encomienda: se reducia el número de conventos existentes á la tercera parte: se abolia el derecho feudal en España, y se ponian las aduanas en la frontera de Francia (1). La primera medida era contraria á la capitulacion, puesto que atentaba á la prometida seguridad personal. El decano del Con-ejo, don Arias Mon, fué con otros magistrados conducido á Francia. Hizose lo mismo, conmutando la pena de muerte en la de encierro perpétuo, con el principe de Castelfranco, el marqués de Santa Cruz del Viso y el conde de Aitamira , comprendidos en el decreto de proscripcion de Burgos. Las demás medidas habrian sido bien recibidas por los hombres ilustrados , si hubieran procedido de autoridad legitima. Aun así llevaron algunos prosélitos al partido del usurpador.

José no d simuló á su hermano el profundo disgusto que le causaba verle legislar como soberano en presencia de quien al fin habia sido proclamado rey de España; y desde el Pardo le dirigió (8 de dicismbre) la sentida carta siguiente: «Señor: Urquijo me «comunica las medidas legislativas tomadas por V. M. «La verguenza cubre mi frente delante de anis pre-

<sup>(</sup>i) Gaceta entraordinaria de trecte de las minutas de la Secre-Madrid de 11 de diciembre.--Ex- teria de Estado.

-tendidos súbditos. Suplico á V. M. admita mi re-•nuncia á todos los derechos que me habiais dado al etrono de España —Preferiria siempre la honra y la «probidad á un poder comprado á tanta costa.--A «pesar de todo, seré siempre vuestro mas afecto her-·mano, vistro mas tierno amigo. Yuelyo a ser vues- tro súbdito, y espero vuestras órdenes para irme don-«de sca del agrado de V M. (1). «—Napoleon volvió sobre at. Condescendiendo en cader, como de nuevo. en favor de su Lermano la corona de España que decia pertenecerle por derecho de conquieta, exigió que todos los habitantes de la córte prestáran juramento de fidelidad à José, pero un juramento que no saliera solo de la boca, sino del carazon; como si los sentimientos del corazon pudieran sujetarse á los preceptos humanos. Hizose no obstante la ceremonia solemne de salir y presentarse al emperador una diputacion numerose de Madrid (10 de diciembre), representando al ayuntamiento, clero secular y regular, nobleza, cinco gremos, y diputaciones de los sesenta y cuatro barrios, á dazle gracias por su benéfica capitulacion y por la benignidad con que había tratado al vecindario, y à pedirle les concediers tener la satisfaccion de ver en Madrid à S. M. el rey José. El emperador les dirigió una larga arenga, ponderando los beneficios de sus soberanas cisposiciones, ofreciendo que pron-

(1) Hemorius del rey José, al libro 5.º tom. Y. Gorrespondencia relativa

lue



to arrojaría de la peninsula los ingleses, diciendo que él podría gobernar la España nombrando otros tantos vireyes cuantas eran sus provincias, pero que le hacía la merced de darle un rey, al cual todos los verinos habrian de jurar fidelidad en los templos ante el Santisimo Sacramento, é inculcarla los sacerdores en el púlpito y en el confesonario (1).

Emretanto preocupaha á Napoleon el modo de boscar y atecar à los ingleses y de acabar con las reliquias de questros dispersos y desorganizados ejércitos. El daque de Dantzick (Lefèbyre) llegó á Madrid el 8 con el auyo. El de Istria (Bessières) con su numerosa caba-Berta habia obligado a nuestro menguado ejercito del centro á refugiarse en las montañas de Cuenca. El de Bellune (Victor) puso sus acantonamientos en Aranjuez y Ocaña. El de Ekchingen (Ney) habra marchado á Guadalajara por Ca.atayud. Lasalle y Milhaud con. sus divisiones de caballería iban marchando b cia Talavera de la Rema. Antes que llegaran, fué esta villa teatro de una de las mas horribles y lamentables tragedias. A ella se habian encaminado desde Segovia, con los dispersos de Extremadura que pudieron recoger don Jose Heredia y don Benno Sanjuan. Ya en el Escorial, pero mucho más en las innediaciones de Madrid cuando supieron la capitulación, desordenaronse los

<sup>(1)</sup> La arenga del corregidor Careta en los dos idiomas, espade Madrid y la contestación del fiol y francés, en dos columnas. emperador en publicaron en la

soldados, y corrieron la tierra como bandidos, talando y asolando pueblos hasta Talavera. Allí intenté Sanjuan reprimir los escesos y restablecer la disciplina: pero la gente desalmada, militares y paisanos, mejor hallada con la holganza y el pillage que con el órden y la subordinación, proclamó traidores à sus gefes frecurso con frecuencia usado por los malvados y discolos en casi todos los contratiempos), y acadiendo en tropel al convento de San Agustin donde se alojaba Sanjuan, guiada por un perverso y furibundo fraile, penetró en su habitación resuelta á asesinarle. Defendióse con su sable el caucillo cuanto pudo, pero desarmado por la multitud, al intentar arrojarse por una ventana cayó derribado por tres tiros al suelo. Su cadaver, desaudo, mutilado, arrastrado por las calles de la villa, fué por último colgado de un árbol en medio del paseo público y hecho blanco de puevos disparos. Cuando entró la division francesa de Lasalie en Talavera (11 de diciembre), todavía encontró el cuerpo del desgraciado Sanjuan insepulto al pié del instrumento de su suplicio; solo permanecia att.da al árbol la mano con que había empuñado la espada de honor en defensa de su patria. Atrocidad de las mas horribles, rjecutada por soldados con su propio gefe, y que hace rebosar de indignacion todo pecho que no esté del todo endurecido y petrificado.

Poco menos desmoralizado el ejército del centro, reducado á ocho mo bombres cuando en Sigüenza recuplanó la Peña à Castaños, babiendo llegado tarde à reforzar el de Extremadura en Somosierra, teniendo que tomar rumbo á Guadalajara, queriendo primero socorrer à Madrid, ganar después los montes de Toledo, pero encontrando la capital ya rendida y Aranjues. ocupado por los enemigos, torciendo luego á Guenca para buscar abrigo al amparo de sus sierras y descanso de sus penalidades, en aquellas penosas é inciertas. marchas disgustada la tropa y propensos à la rebelion. algunos oficiales y gefes, hubo conspiraciones y confictos que pudieron tener término semejante à la escena de Talavera. A la cabeza de los insubordinados llegó à ponerse el taniente coronel de artillería don José Santiago, que al fin retenido por el conde de Miranda. y hecho conducir à Cuenca, pagó un mes después en esta ciudad con la vida el delito de rebelion con algunos de sus cómplices. Pero el gérmen de escision era tá!, que el mismo la Peña reconoció no poder continuar en el mando, y en un consejo de guerra celebrado en Alcázar de Huete le resignó en el duque del Infantado, que habia salido de Madrid en los dias de mas crisis en husca de aquel ejército, creyendo todayía en la oportumidad de su auxilio. El duque aceptó, y la junta aprobó su nombramiento.

Era el 10 de diciembre cuando este malparado ejército entró en Guenca, despues de tantas marchas y contramarchas, escasecos, tropicasa, conflictos y sublevaciones, siendo admirable que se hubiera podido

conservar reunida tanta gente y salvar la artilleria. Pero lo que causó mas asombro a aquel mismo ejercito fue ver llegar à Coenca el 16 ana parte de la division. de Cartaojal mandada por el conde de Alacha, que habia quedado cortada en Nalda (Rioja), y cuyos soldados. y caudillo , «scampando y marchando , como dice un historiador, por espacio de veinte dias á dos ó tres leguas del ejército francés, cruzando empinados montes y erizadas breñas, descalzos y casi desnudos en estacion cruda, apenas con alimento, desprovistos de todo consualo, consiguieron, venciendo obstáculos para otros insuperables , llegar à Cuenca conformes y aug contentos de presentarse , no solo salvos , sino con el trofeo de algunos presioneros franceses. Tanta es la constancia, sobriedad é intropidéz del soldado español bien capitaneado. - Mas si bien la posicion de Cuenca era á propósito para reponerse el ejército del centro, quedaba abierta y desamparada la Mancha, y pudo con facilidad el mariscal Victor desde Aranjuez y Ocaña estenderse sin estorbo por ella y recogen abundancia de viveres, y hasta enseñorearse de Toledo, de dondo huyó aterrada la junta provincial (19 de diciembre) en union con los vecinos mas acomodados.

Los reveses de la guerra y el abandono en que de sus resultas se veian los pueblos, produjeron en muchos de ellos cierta desesperacion que los arrastró á cometer escesos y crimenes parecidos á los del petiodo del primer alzamiento. En Ciudad Real fué bárbaramente asesinado el canónigo de Toledo don Juan Duro, antiguo ámigo del príncipe de la Paz, que era conducido preso á Andalucía. En Malagon aufrio igual desastrosa suerte el ministro que habia aido de Hacienda de Carlos IV. don Miguel Cayetano Soler, que iba tambien arrestado. En Badajoz fueron igualmente inmolados al furor popular un coronel de milicias, un tesorero que habia aido tenido por allegado de Godoy, y dos prisioneros franceses. Así en otros pueblos. Aunque corto el número de estas víctimas, no dejó de afear el segundo período de la campaña de este año, ya de por si harto infeliz.

Inundoda de enemigos la Mancha hasta Manzanares, à escepcion de Villacañas, en cuya villa, merced al denuedo de sus moradores , nunca lograron penetrar las diversas partidas de caballería que lo intentaron; amagando otra vez los franceses á Sierra-Morena, a cuyas fraguras se habian refugiado muchos dispersos nuestros, oficiales y soldados, presentose alli enviado por la Junta Central su individuo el marqués de Campo Sagrado, con la mision de reunir los dispersos, promover el alistamiento de nueva gente, y poner en estado de defensa el paso de Despeñaperros. Elegé el marqués à Andújar en ocasion que las juntas de los cuatro remos de Andalucía, sabiendo la dispersion de los ejércitos, pero ignorando el paradero de la Central, trataban de establecerse en la Carolina, en union con sus vecinas les de Caudad Real y Extremadura, à las cuales habian invitado al efecto. El mande de las tropas que habian de reunise en la Sierra
se dió al marqués de Palacio que habit sido llamado
de Cataluña. Con los auxilios que de Sevilla fueron
enviados, y le que de todas partes se pudo recoger,
llegaron à juntarse en la Carolina y sus inmediaciones hasta seis mil infantes y trescientes caballos, bantante para servir de núcleo à un nuevo ejercito que pudiera reorganizarse para la defensa del Mediodia, pero
insuficiente si el emperador se laubiera propuesto penetrar en él con sus poderosas fuerzas, y no habiera
preferado emplearlas contra el ejército inglés, al cual
miraba como el único temible que le quedaba en la
península.

Y era así, que de los nuestros solo reliquias de cada uno habran quedado en Leon, Astúrias y Galicia, en Badajoz, en Cuenca y en la Carolina, y algunos que se habran acogido á Zaragoza, sitiada ya otra vez, como luego veremos Cataluña tenia bastante con atender á su propia defensa. Trató pues Napoleon de perseguir á los ingleses por Castilla y Extremadura á un tiempo, por si aquellos, situados como estaban en Salamanca, intentaban retroceder á Portogal. Le-febvre con veinte y dos mil infantes y tres mil cahallos se dirigió á Extremadura por Talavera. Gallozo, que habra reemplazado al desventurado Sanjuan en el mendo del ejército extremeño, intentó defender los vados y los puentes del Tajo, situándose él en el de

Almaráz. Pero tomado por los franceses el del Arzohispo en que se habia colocado el general Trías, y
acometidos los demás sucesivamente, tuvo él mismo
que retirarse, primero à Jaraicejo y despues à Trujillo.
En esta ciudad, atendido el mal estado de las tropas y
la superioridad de las fuerzas enemigas, deliberóse en
consejo de guerra lo que habia de hacerse, y se acordó
alejatse hasta Zalamea, distante mas de tres jornadas,
al lado de la sierra que parte terminos con Andalucia. Llegaron allí nuestras asendereadas tropas el 28
de diciembre: los franceses ocuparon dos dias ántes à
Trujillo.

Nada hemos vuelto à decir de la Junta Central desde que la dejamos en Talavera. Allí celebró dos sesiones: prosiguió luego su viage, y en Trujillo se detuvo cuatro dias, dando órdenes á los generales y juntas para el armamento de aquellas provincias, y baciendo esfuerzos, mas plausibles que fructuosos, para persuadir al general inglés. Moore à que obrâra activamente en Castilla, y distrajera las fuerzas del imperio para impedir una invasion en Andalucía, donde ella se encaminaba, y único punto donde á favor de aquella distraccion podria con algun desahogo reorganizarse un ejercito. En efecto, la Junta resolvió en Trojillo, no dirigirse ya a Badajoz como ántes habia pensado, sino á Sevilla, ciudad mas populosa, de mas recursos y por entonces mas resguardada. A su paso por Mérida una diputacion de la

ciudad, apoyada despues por la misma junta provincial, y esponsendo ambas que aquél era el clamor del pueblo, pidió a la Central que nombrára capitan general de la provincia y de sus tropas à don Gregorio de la Cuesta, que los centrales llevaban consigo en calidad de arrestado. Estraña peticion, en la situacion en que aquel general se hallaba, y con los antecedentes que à ella le habian conducido, y por lo cual la Junta resistió cuanto pudo y accedió después con repugnancia à su nombramiento. Cuesta fijó su cuartel general en Badajoz, y llamó las tropas de Zalamea, con que dejó descubierta la Andalucía, que era una de las cosas que la Junta recelaba.

El 17 de diciembre entró la Central en Sevilla, dende sus últimas medidas y su reciente actitud habian desvanecido en mucha parte la nota de falta de energía y actividad conque hasta entonces se le habia tildado. La muerte de su anciano presidente el conde de Floridablanca, acaecida á los pocos dias (28 de noviembre), y su reemplaso por el marqués de Astorga, contribuyó tambian algo á darle mas vida en lo político y en lo militar, porque se habia hecho Floridablanca, como sabemos, enemigo de toda reforma, y las ideas del de Astorga estaban mas en armonía con las de su siglo.

## CAPÍTULO V.

## CAMPAÑA Y MARCHA DE NAPOLEON.

RETIRADA DE LOS INGLESES.

SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA.

4808.-4809.

Signacion del ejército inglés .- Perpingidad de Sir John Moore.-- Sale de Saigmanca camico de Valladolid.—Tuerce à Mayorga, y por qué. -Doensele Saird y is Romana.-Posicion y movimiento del mariscal Soult. - Napuleon y el ejército imperial pare penoso del Guadarrama -- Retrocede el ejercito inglés -- Indisciplina y escesos de la tropa.--Quebranto doi marqués de la Romana en Manstila de las Melas.—Reunion de ingleses y españoles en Astorga. —Lastimoat peglenda du unos y otros á Galicia.- Desordenea y pémblas -Napoleon en Astorga.--Noticias que recibe de Austria.---Vuelve à Valladolal.—Su conducta en esta ciudad.—Regreza precipitadamente à Francia.-Segunda entrada de José en Badrid : Jura y reconocimiento.-Persigue Soult & los ingleses.-Batalla de la Coruña.-Muerte de Moore.—Se reembarcad en aquel puerto.—Entran les franceses .- Apodérante del Ferrol.-Se ensellorean de Galicia. - Bornana en la frontera de Portugal - Ejército del centro. - El Infantados Yanegas.-Desastre de Uclés.--Horribles demasias y crueidades de los franceses en aquella villa.—Huye el Infantado à Murcia, y después hácia Sierra Morena. -- Sucesos de Cataluda. -- Reemphras VIyea al marqués de Palacio.-Estrecha y bioques à Barcelona: appro de Dubesme. — Llegada de Saint Cyr con el séptimo cuerpo à Catalufia. -- Sitio y toma de Rosas por los franceses. -- Socorres à Barrelons.-Acciones de Lijate y de Molins de Rey functiva à los esaboles.--Restranse à Tarragona.--Reemplaza Reding à Vives.--Dominan los franceses el Principado.-Segundo sitio de Zaragona. - Fortificaciones y medico de defensa. - Franzas de sidudores y sitindos.—Primeros ataques.— érdida del Monte Torrero.-Mortier, Suchet, Moncey, Junot.-Sangrieuto combate del convento de San losé y dél ante-puente del Huerva.—Zaragoza circunvalada.—flombardeor nuevos combatos, epidemias herofamo de los xaragozanos, -Partidas fuera de la ciudad.-Es asaltada la población por tres puntos. - Besistencia admirab e. - Lannes, meneral en gefe del ejérelto altiador.--Murtifero atique del arrabal --Misso, contraminas, voladoras de conventos y casas.—Portizda fucha co cada casa y en cada habitación.—Estragos borribles de la epidemia, espantosa prostanciado firmeza de los xaragoxanos. Palafex enfermo. - Disgusto y murmuraciones de los franceses.--Ultimos ataques y vola deras. — l'apitulacion. — Elogios de leste memorable si ilo bechos por los esemigos. -- Condro desgarrador que presentaba la ciudad. -- Resullado general de esta segunda compaña.

Colocado Napoleon en la pequeña villa de Chamartin, como si dijeramos en un arrabal de la capital del reino; no desatendiendo desde alli los grandes negocios de Europa; obrando como suberano de España; espidiendo decretos imperales y estableciendo radicales reformas en el Listema político y económico del remo: orgando coerpos de guardia nacional en Madrid y en las grandes poblaciones ocupadas por los franceses, para la conservacion del órden público interior (1); pero tija mas principal y astduamente

<sup>(1)</sup> Por un decreto, de que no de cuatro batallones y un escua-Bemos hecho mérito antes, y del dron de guardias nacionales, à cual poda bemos visio que digan cuyo efecto se dividia la villa cu

tamporo otros historiodorres, se cuatro cuarteles ó barrios. Se mandaba la formación sa litatrid mandaba adomás organizar un

su aten ion en la manera de destruir el ejército inglés de España, objeto preferente de su animosidad como todo lo que pertenecia à la nacion britanica, indicó la proximidad de su movimiento pasando revista á las puertas de Madrid (19 de diciembre) à seteuta red hombres de buenas tropas. En efecto, á los dos dias, quedando de ellas diez uni para la guarnicion de la capital, fortificado el Retiro, y nombrado lagarteniente suyo su bermano José, partió con sesenta mil hombres camino de Guadarrama. Del plan que se propusiera nada se sabia, porque el sigilo era una parte esencial de au sistema, y no permitia publicar nada referente à operaciones militares sino cuando ya estaban ejecutadas, y no podia haber en ello ningun peligro.

El general inglés sir John Moore, que, como dijimos, se habia situado desde noviembre en Salamanca, donde con mucho trabajo y teniendo que hacer un gran rodeo se le habian unido la artillería y caballería. conducidas por sir John Hope; teniendo en Astorga la division mandada por sir David Baird; acobardado con las noticias que iba recibiendo de las derrotas de los españoles en Espinosa, en Burgos y en Tudela; no

betallon en cada una de las po-blaciones siguientes: Toleda, Ta-blaciones en que dominaban. El blaciones en que dominaban. El decreto concluia: «En ent campo juez, Valinde Bif., Segovia, Avila, Palenda, Lastrojeria, Reinesa, bre de 1808.—Laceta del 22 de Sautander, Atanda, Burgos, Bi-bao, Logrado, en una palatra, en

ballando, porque no podía ballarle entonces, en los puebles de España aquel entsinasmo que la habian pintado; temiendo ser envuelto por superiores fuerxas imperiales; tentado á retirarse á. Portugal y previniendo ya á Baird que desde Astorga retrocediera á Galicia; pero vivamente escitado por la Junta Central, y principalmente por el ministro británico Frère para que acudiera en socorro de Madrid; vacilante y perple-30, pero de nuevo y sin cesar estimulado á moverse en ayuda de los ejércitos españoles; ignorante todavía de la rendicion de la capital, partió al fin de Salamança (12 de diciembre) camino de Valladolid. Súpola en Alaejos á los dos dias por un pliego interceptado á un oficial francés, el cual iba dirigido al mariscal Soult, previnténdole que arrinconára á los españoles en Galicia y ocupara la tierra llana de Zamora y de Leon. Con estas noticias, que le sorprendieron, varió de dirección Moure, y en vez de proseguir hácia Valladolid tomó á la izgmerda para unirse con Baird que estaba en Astorga y con el marqués de la Romana que se hailaba en Leon, y juntos deshacer el cuerpo del mariscal Soult antes que Napoleon penetrára en Castilla la Vicia.

Uniósele en efecto Baird en Mayorga (20 de diciembre), juntando así un cuerpo de veinte y tres mil infantes y dos mil trescientos caballos. En cuanto á la Romana, que había estado resuelto á retirarse a Galicia si Baird lo hubiera hecho, cooperó á la nueva com-



binacion del general ingles, moviéndose de Leon hácia Cea con ocho mel hombres, únicas tropas regulares de los diez y seis mil que mandaba. El 21 sentaron los ingleses su cuartel general en Sahagun, corca de aquella villa. El mariscal Soult, que con diez y ocho mil hombres andaba por aquelios conternos, sabedor de tales movimientos replegóse sobre Carrion, como á quien no convente aventurar batalla contra superiores fuerzas; y aun babria retrocedido más si los ingleses hubieran querido perseguirle, porque cuánto más terrero éstos gazáran por aquella parte, más se comprometian. Conocianto ellos bien, puesto que cuando les avisó el marqués de la Romana la salida de Napoleon de Madrid, comenzaron el 24 á retirarse hácia Galicia en dos columnas, dirigiéndose la una á Valencia de don Juan, la otra á Benavente por el puente de Castro Gonzalo.

En aquellos mismos dias, los mas crudos del año, pugnaban las tropas imperiales por franquear la sierra de Guadarrama en medio de nieves y ventiscas y con un frío de nueve grados bajo cero. «Viendo Naqoleon, dice un historiador francés, que su guardia se aglomeraba à la entrada de las gargantas, donde se afascaban tambien las cureñas de la artillería corrio à caballo à la cabeza de la columna. Los passanos decian que era imposible seguir: mas para el vencedor de los Alpes no había obstáculos que de tuviesen su marcha, y mandando à los cazadores de

su guardia que echase pié á tierra y avanzasen los primeros en columna cerrada, hollando ellos y sus caballos la nieve y abriendo paso á los demás, él mismo trepó por la montaña á pié en medio de su guardia, y cuando se sentio fatigado apoyabase en el brazo del general Savary. Aun cuando el frio era tan intenso como en Eylau, no por eso dejó de atravesar el Guadarrama. Su proyecto era hacer noche en Villacastin, pero tuvo que pasarla en la pequeña aldea del Espinar, donde se alojo en una miserable casa de postas..... Al dia siguiente prosiguió à Villacastin, pero había sucedido la lluvia á la nieve, y en lugar de bielos obstruian el camino los mas fangosos lodos. Los caballos se hundian en las inundadas tierras de Castilla la Vieja, como dos años ántes en las tierras de Polonia. La infantería iba avanzando á fuerza de trabajo, pero la artillería no podia moverse..... El mariscal Ney, que con dos divisiones formaba la vanguardia, no habia podido pasar de Terdesillas, á pesar de que llevaba dos dias de delantera. Cansado Napoleon de esperar, resolvió marchar él mismo à la vanguardia, à fin de dirigir los movimientos de sus diversos cuerpos y asi lo verificó .... habiendo llegado el 26 á Tordesillas á la cabeza de sus cazadores. Allí recibió un despacho del mariscal Soult desde Carrion, etc. •

Mientras el ejército imperial pasaba en su marcha estos trabajos, relajábase la disciplina del inglés en Toko xxx.

un retirada: los soldados cometieron largentables escesos en Valderas y en Benavente, devastando en esta ultima villa el hermoso y antiguo palacio de los condes, y arruinando à su inmediacion el puente de Castro Gonzalo sobre el Esla. Había encomendado Moore al marqués de la Romana la defensa del puente de Mansilla de las Mulas, camino de Valencia de Don Juan á Leon, sobre aquel mismo rio, para que los franceses no pudieran cercar al ejército británico: «lo cual, dice un historiador, era equivalente á solicitar de los españoles que se dejasen hacer trizas por salvar las tropas inglesas. La población fué sorprendida por el general Franceschi; y los españoles, menos dudos que los ingleses á cortar puentes, porque les dolta mas destroir les obras útiles de su puls no cortaron el de Mansilla, forzaronie los franceses mataron algunos centenares de los nuestros, cogieron artilleria, hicieron mil prisioneros (29 de diclembre), y llegaron hasta Leon, persiguiendo á la Romana, el cual se apresuró á evacuar la ciadad y á retirarse ▲ Astorga, donde el 30 se reunió al g-neral inglés Moore, que acababa de llegar tambien de retirada desde Benavente. Para protegerla habia dejado en esta última villa todo el grueso de su caballería. El general francés Lefèbyre vadeó el Esla, con cuatro escuadrones de cazadores de la guardia imperial, y encoptrando algunos destacamentos ingleses los cargo a galope acuchillando aigunos soldados: mas re-



volviendo sobre él todo el grueso de la caballería británica y cortándole los pasos del rio, berido su propio caballo, fué él mismo becho prisionero, con dos
capitanes y otros sesenta ginetes. El general inglés
estuvo muy galante con el célebre duque de Dantzick,
convidándole á su mesa y regalándole un magnífico
sable damasquino al ilustre prisionero. Esta fué la
única ventaja que logró el ejército inglés en aquella
retirada, memorable por lo desastrosa, como ahora
vamos á ver.

Dado el caso de no atreverse á esperar al enemigo y à probar fortuna en un combate, bizo bien el inglés en darse prisa a dejar à Astorga; porque en direccion à esta ciudad marchaban con toda la rapidez que permitia el estado fangoso de los caminos, por Sahagun y Leon el mariscal Soult, por Valderas y Benavente el mismo Napoleon, reunióndose en Astorga del 1.º al 2 de enero (1809) ochenta mil hombres. de ellos diez mil ginetes. Moore y la Romana la habian abandonado la víspera (31 de diciembre). Lastimoso era el cuadro que presentaban los ejércitos inglés y español, cada cual por su estilo. Las tropas españolas escasas de todo, despeadas, andrajosas y medio despudas; las inglesas perdido lo único que las hacia respetables, la disciplina; entregadas al desórden, al pillage y á la embriaguez; escondiéndose en las tabernas y en las bodegas de las casas; abandonando los numerosos carros que conducian su in-



menso material, y matando los caballos cansados para que no pudieran servir al enemigo; sin hacer caso de las proclamas de su general, é irritando y haciendose odiosos a los españoles, que esclamaban: ¿qué amigos son estos que decen han venido á defendernos, y saquean nuestras casas y destruyen nuestras obras públicas y queman nuestras poblaciones?»

Servianse unos á otros de embarazo en la retirada. N. el marqués de la Romana había querido refugiarse à Astúrias, como pretendió Moore que lo hiciese, ni Moore quiso defenderse en la cordillera de montañas que divide Astorga del Vierzo, como la Romana le proponia. Lo que bizo el general ingles fué escoger para su retirada el hermoso y ancho camino real que va por Mauzanal y Villafranca à Lugo, y dejar al español el escabroso y ágrio de Fuencebadon , cubierto ademas de nieve , por donde no era posible arrastrar la artillería, que se perdió en los abismos de las montañas. Ni aun aquel mal cammo nos dejaron libre los ingleses, interponiendose la division de Crawford, ansiosa de entrar en Galicia para ganar el puerto de Vigo y embarcarse. Una de las nuestras fué alcanzada por los franceses en Turienzo de los Caballeros, y cogida una buena parte de ella. La Romana con las restantes se metió en el valle de Valdeorras, y dejando una corta fuerza en el puente de Domingo Florez, situó su cuartel general en la

Puebla de Tribes Los ingleses, despues de cometer en Bembibre escesos y estragos abominables, alcanzados en Cacabelos por la vanguardia del mariscal Soult que los iba acosando, empeñada allí una refriega en que pereció el general francés Colbert, distinguido por su arrojo y apostura, llegaron el 2 de enero á Villafranca, donde renovaron sus demasías. saqueando casas y almacenes, y obligando á Moore à fusilar en el acto à los que cogia infraganti. En el camino de Lugo llegó à su colmo el desórden; dinero y vestuario que iba para la Romana fué arrojado à un despeñadero; heridos y enfermos eran abandonados, asombran las relaciones que de aquella espantosa retirada dejaron hechas los mismos ingleses. Paróse Moore en Lugo hasta el 8 de enero para ver de rehacer su ejército. A las calladas partió aquella noche con un deshecho temporal de lluvias y vientos. Tuvo que detenerse otro dia en Betanzos para esperar los muchos rezagados, y por último el 11 dió vista á la Coruña, donde la falta de trasportes le hizo detenerse y le obligó á probar la suerte de una batall... Con razon dijimos de esta retirada que fué memorable por lo desastrosa

Dejamos á Napoleon en Astorga, donde habia entrado meditabundo y sombrio (2 de enero, 1809), á causa de un correo de Francia que en el camino le alcanzo, y que le trajo alarmantes noticias acerca de la actitud del Austria, las cuales, si bien no le



sorprendieron, moviérenle à pensat en el resto de Europa y á formar ciertos planes. Y como ya no faese necesaria su presencia para perseguir al fugitivo ejército inglés, encomendo su persecucion á Soult, reforzado con algunas divisiones de las que él mismo llevaba: y él, despues de descansor dos dias en el palacio episcopal, determinó regresar á Valladolid, donde entró la tarde del 6 de enero. Alojóse en el palacio llamado del Rey, è hizo venir inmediatamente à su presencia todas las corporaciones eclesiásticas y civiles, á las cuales recibió áspera y hasta desatentamente. Estrellóse en especial con el ayuntamiento, á uno de cuyos individuos despidió del salon porque se cortó en la arenga que quiso pronunciar para desenojarle, diciendo que entrára otro que su piera desempeñar mejor su oficio, y al cual sin embargo no trató con mas dulzura, despidiendo á todos con amenazas.

Fuese efecto del mal humor que las nuevas de Austria le habian engendrado, fuese que quisiera intumidar castigando con rigor algunos asesmatos de franceses que en la ciudad se habian comet do, hizo prender à los concejales cuando ya se retiraban, e intumarles que si para las doce de equella noche no le daban cuenta de los asesinos de los franceses, haría ahorcar á cinco de c'los mismos de los balcones de las casas consistoriales. Contestaron los cominados con una enteroza que contrastaba con su anterior

aturdimiento. Medió en este negocio el español don José Hervar, que ántes babia venido con Savary á Madrid, y shora acompañaba á Napoleon. Era sin embargo inminente el peligro de los concejales , que se mantenian firmes; pero sacóles del conflicto un procurador llamado Chamochin, nombrado en aquellos dias corregidor interipo, el cual. 6 por congraciarse con el emperador, ó por otro particular motivo, denunció como motor de los asesinatos á un curtidor Hamado Domingo. No se 82be si lo fué en efecto, mas por desgracia suya se encontraron en su casa algunas prendas de franceses. Prendiósele juntamente con dos de sus criados, y condenados todos tres á pena de horea, ejecutose en los sirvientes, llegando al amo el perdon cuando estaba al pié del patibulo, perdon que alcanzaron las lágrimas de su bella esposa, y los ruegos de Harvás, de varios generales, de los padres benedictinos, y de otras respetables personas que por él intercedieron. Comentóse mucho aquella manera de hacer justicia (†).

Napoleon, emperador ne os fran-ceses, etc.— tonsiderando que un soldado del ejercito frances ta sido asesinado en el conven- «cho convento serà suprindo, y
 te de dominicos de Valiadolid; «sus bienes confiscados y aplica-

(1) Adomás fueron ajusticiados otros. «He becho prender
aqui, escribis Napoteon à su ter
mano, doce de une man irribones,
y los he mandado ahorear...

Dió también el decreto siguiente:
«Napoteon, emperador de os franresses, etc...- Considerando que
«mano, del elercito franceses, etc...- Considerando que
«calado frances...- à riculto 3." Diedado frances. -- Articulo 2.7 DiResuelto Napoleon à volverso à Francia, donde le llamaban atenciones graves, pero queriendo dejar arreglade el gobierno de España, llamó à los diputados de los tribunales y del ayuntamiento de Madrid, mandándoles traer consigo y mostrarle los libros en que constára el reconocimiento y jura de su hermano José. Recibiólos mas afablemento que à los de Valladolid, y díjoles que accediondo à sua descos, dentro de poete dias entraria ou hermano en Madrid como rey, ¿Habita becho eso Napoleon sin las novedades del Austria que le Bamaban ó otra prite? José habia quedado con el solo título de lugarteniente auyo, y Belliard gobernaba à Madrid en nombre del emperador. José entretanto se habian limitado à residir en el Par-

edos à les necestàndes del ejérrelle, y à indemusar à quien cur-

The surface and in decine on fects del 12, «La operacion aqua ha becha llettard do excucleate En ladequenciate mandar abover unos resultando mandar abover unos resultando minimos.

Mahina lo merta aque por órden ema aleta, cuya presenta tona enterrados à los habitantes.

Porsaso en hacar otro tanto en «Badrid. No destaciendose da un «centenar de alboratadores y du «ladrones, os como si unda habitaramon hecho. Do entos ciento mandad abor ar ó fusilar doca ó quinco, y en las torgos fon demas à «los presidios de Francia. Yo no che tanido tranquendad en mi imperio hama que mando arvestar adoccientos vocingieros, y condincirlos à las colonius. Dexde entoncirlos à las colonius.

Y can fecta del 14. «Los alcaldes de córie de Matrid has
sperdenade, à condenado solasmente à presidio, à les treints
shribenes arrestados per Belliard.
«Es precise que acan "usgados de
snuevo por una comician militar
«y fusilar à los cupables. Manadad que los laditidues de la laquisición y del Consejo de Cancilia sean trasladados à Burgos,
cial como los cien picares que
«Belliaria bixa arrestar —Los ciocos cestas partes de los habitancies de Madrid son buenas, pero
elas gentes houradas se excitas
smavidas por la canalla.... Es las
aprimeras momentos con especiaalidad creo necesario mostreis un
aporque ésta solo ama y estada
do los que tente, y en tenter pursite por al solo lacer que sealusmaséo y estimado per la masion
comunes »

do v en la Florida, v solo los últimos dias se movió á Aranjuez á pasar revista á la primera division mandada por el mariscal Victor. Prudente y cauto, hacia estudio de congraciarse los españoles, elogiando el carácter nacional, adoptando sus colores y uniformes, y por último prefiriendo los españoles á los franceses para los empleos de palacio (1). José estudiaba como hacerse rey español, con la posible independencia de su hermano, y que los españoles le aceptasen como tal. Así cuando por disposicion del emperador bizo su segunda entrada en Madrid como rey (22 de enero, 1809), en el discurso que pronunció en la iglesia de San Isidro contestando al del obispo auxiliar, se notó no haber pronunciado el nombre de Napoleon (2). » El emperador partió de Valladolid para Paris la noche del 17 de enero, recorriendo toda la distancia de Valladolid à Bayona à caballo, con estraordinaria y pasmosa celeridad. Por todas partes iba diciendo que solo tardaria unos veinte dias, en volver (5).

ecabeza ...
(5) La vispera de su partida dio la órden siguiente - Todas

<sup>(</sup>i) Además de los ministros pombrados en Viloria, espoinica los siguientes frases de su pregatolos, à saber, Campo-Alange, proplas para haisgar à los OFarral, Mazarcedo, Calmarus, considerado ya hacia mucho años como español), Arribas, Azanzo, Urquijo, 30 de encoro membro explan de grandilas al duque de Cotadella, hajo de Campo-Alange, gran chambeian al marques de Valdecaixano, mayordozio magnesiro de ceremonias al principe de Masserano.

(2) Tambiem faeron notables los siguientes frases de su pregado al seguintes frases de su pregado españoles: «La unidad de nuestrestado de su territorio, y la elegrado de su territorio, y la elegrado de su territorio, y la elegrado al recibir la corocal en missoro de ceremonias al principe de Masserano.

(3) La vispera de su partida dio la orden siguientes frases de su pregado españoles: «La unidad de nuestrea de su territorio, y la elegrado de su territorio, y la elegrado al recibir la corocal en missoro de Valdecaixano, mayordozo magnes de Masserano. de Masserino.

Veamos la sucrte que corrió el fugitivo y desorganizado ejercito inglés, que dejamos el 11. dando vista á la Coruña.

Picándole siempre la retagnardia había ido el mariscal Soult, aunque hay quien opine que no marchó con toda la actividad que hubiera podido. El 12 se presentó la vanguardia delante del puente de Burgo que los ingleses acababan de volar. Habian éstos tomado posicion en las alturas del monte Mero próximas à la Coruña. Emplearon los franceses los dias 13 ▼ 14 en reparar y bacer practicable el puente destruido y en esperar las divisiones que iban llegando: los ingleses, habiendo entrado en las aguas de la Coruña los trasportes que con impaciencia aguardaban de Vigo, apresuráronse à embarcar los her.dos y enfermos, el material y la artillería, á escepcion de doca cañones, ocho ingleses y cuatro españoles, que dejaron para el caso de empeñarse una accion. No faltó quien propusiera à Moore que capitulara con los franceses para poder embarcarse, al modo que aquellos lo habian hecho antes en Cintra; pero Moore rechazó

clas ciudades ocupadas por el riércillo francés, cuya poblacion pase de des mil habitantes, enviarios à Maticil una diputacion da tres indivisuos para llevas al rey el proceso verbal de haberrie prestado juramento.—Toda ciudad de mas de diez mil habitantes enviará una depuacion de teis membros.—Toda ciudad ede mas de veinte mil enviará

• nueve diputados. — Los obispos.

• tran en persona: todos los en
• hildos enviarán una cuarta parto.

• de aus canónigos: todos ira con
• ventos, dos monpes de su órden.

• El mayor general trasmitira tas einstruccione: necesarias para que nos comandantes de las provin
• cias tagán ejecutar esta dispo
«sicion. •

dignamente la propuesta, resuelto à perder honrosamente la vida peleardo réciamente, como à así sucedió. Los franceses habian cruzado el rio por el reconstruido puente, y el 16 ambos ejércitos, tomadas sus respectivas posiciones, se prepararon à la batalla. Constaba el de Soult de unos veinte una hombres: el de Moore de unos diez y seis mil: estaban con éste los generales Baird, Hopo, Fraser y Paget; con aquél Mermet, Merle y Delaborde.

La acción se empeñó atacando intrépidamente los franceses la derecha de sus contrarios, desalojándolos al pronto, pero siendo vigorosamente rechazados después. La pelea se estendió luego encarnizadamente en toda la línea: el pueblo de Elviña fué perdido y recobrado por unos y otros diferentes veces: herido el general Baird, y acudiendo Moore intrépidamente donde era mas récio el combate, una bala de cañon que le atravesó la clavícula del hombro izquierdo dió con él en tierra; aun se incorporo, consolándole ver que los suyos ganaban terreno; pero hubo que retirarle, y á las pocas horas mund; lo cual fué tan giorioso para él como desastroso para los ingleses y para Ingiaterra. Sucedióle Hope en el mando. La batalla duró hasta la noche, con pérdidas reciprocas, pero sin ventaja notable de una parte ni otra. Por la noche se retiraron los ingleses à la Coruña, resueltos à embarcarse, como lo verificaron en los días 17 y 18, ayudándoles con desinteresado celo los moradores de la

ciudad, y defendiendo entretanto la plaza. Así terminó la célebre retirada del ejército inglés, que nosotros no censuraremos, pero que por lo menos probaba el mérito de lo que entonces hacian los españoles, menos disciplinados, mas bisoños, y desprovistos de todos los recursos que en el ejército británico tanto abundaban.

No podia la Coruña defenderse mucho tiempo: así fué que el 19 el general Alcedo que la gobernaba capituló con Soult, el cual entró en la ciudad, renovó las autoridades y les hizo prestar el juramento de reconocimiento y homenage al rey José. Era natural que pensara luego en apoderarse del Ferrol, primer arsenal de la marina española. En mal estado de defensa la plaza por la parte de tierra, apoderados los franceses de los castillos de Palma y San Martin, acobardadas las autoridades con la rendicion de la Coruña, capitularon sometiéndese al reconocimiento del rey José, condicion que excitó el enojo de la Junta Central en términos de folminar una severísima declaracion contra sus autores. El general francès Mermet entro en el Ferrol la mañana del 27 de enero (1809). encontrando en el puerto ¡notable descuidol siete navice, tres fragatas y otros buques menorce, buenos y malos. La perdida de dos tan importantes plazas, junto con el reembarco de los ingleses, difundió el terror, la tristeza y el desaliento por toda Galicia, y su junta apenas dió señales de vida por algun tiempo. Quedaba solo el marqués de la Romana, que perseguido por el general Marchand se habia ido refugiando, primero en Oranse, después en las cercanías

de Monterey, y por último buscando apoyo en la
frontera de Portugal. El plan de Napoleon era que
Soult entrára en Portugal marchando sobre Lisboa,
que Ney se encargára de reducir definitivamente la
Galicia y las Astúrias, que Bessières ocupara con su
numerosa caballería las dos Castillas, y que Victor
se encaminára por Extremadura sobre Sevilla. Pero
ya es tiempo de que veamos lo que acontecía en el
centro de España.

El duque del Infantado, que habia quedado capitaneaudo el ejército del centro, despues de muchos planes mando al general Venegas que desde Ucles, donde se hallaba , acometiese à Tarancon , donde habia ochocientos dragones franceses. Obedeció aunque de mala gana Venegas, y trató de ejecutar la operacion la noche del 24 al 25 de diciembre (1808.) Por desgracia fué una noche de nieve y ventisca; nuestra caballería se estravió casi toda , una parte de ella hubiera sido acuchillada por los franceses, si dos batallones de infantería no limbieran llegado á tiempo de protegerla y de rechazar al enemigo; pero la empresa se malogró, y de su mal éxito se culpaban los gefes unos à otros. Lo peor fué que aquella tentativa nos acarreó despues un gran desastre. Para que estas no se repitiesen resolvió el mariscal Victor dar un golpe decisivo con los catorce mil infantes y tres mil caballos que el rey José acababa de revistar en Araujuez. Sospechólo Venegás, y consultó con el Infantado si se replegaria á Cuenca: Infantado no contestaba, ocupado siempre en idear nuevos planes y en no ejecutar n nguno: en su vista acordaron Venegas y Senra reunirse en Ueles con los ocho á nueve mil hombres que entre los dos juntaban; tomar alli posiciones y esperar las órdenes del duque, y así lo verificaron al amanecer del 12 de enero (1809).

Yentajosa era la situación por la naturaleza y calidad del terreno, y de seguro no pensaron aquellos españoles en que siglos atrás babía sido aquel mismo sitio teatro de la gran catástrofe en que Alfonso IV de Castilla habia perdido y llorado la muerte de su hijo guerido à guien llamaba la luz de sus ojos. Alti fué à buscarlos el mariscal Victor, siendo el general Viliatte el primero que en la mañana del 13, avanzendo intrépidamente con sus aguerridos batallones, arrojó la derecha de los nuestros del pueblecito de Tribaldos. que ocupaba. Mas flacamente defendalas las alturas de la izquierda, tarde acudió. Senra á reforzarlas, y ya no puda impedir que fuesen los nuestros arrollados. Situado Venegas en el convento, desde donde se divisaba y dominaba todo el campo de batalla. intentó tambien detener al enemigo, auaque inútilmente; gracias que pado salvarse él mismo, contuso, y con principio de fiebre. Al querer la infantería retizarse sobre Carrascosa tropezó con la division de Ruffin, y tavo que rendirse casi teda. De tres enerpos de cabaltera qua guiaba el marqués de Albudeite fueron muy pocos los que no quedaron ó prisioneros ó muertos, contándose entre los últimos el mismo marqués. El esfuerzo y la serenidad de don Pedro Agustin Giron salvó algunos cuerpos, que con las reliquias de otros se unieron en Carrascosa, legua y media distante, al duque del Infantado que perezosamente marchaba bácia el lugar del combate. Desastrosa como pocas fué la jornada de Uclés; perdiéronse casi todas las tropas que mandaban Venegas y Senra: Venegas y el Infantado se acusaron reciprocamente de aquelia calamidad, y creemos que por desgracia ambos podian hacerse cargos fundados: no sabemos cómo Infantado podria cohonestar el no haber respondido á los oficios de Venegas.

Pero lo mas calamitoso y lamentable no fué la derrota que sufrimos; lo deplorable, lo horrible de aquel dia fueron las crueldades inauditas, los actos de barbarie cometidos por los franceses en Uclés. Lo de menos fué el pillage, y aun los tormentos empleados con los vecinos para que descubriescu donde tenuan las alhajas: aun no fué tampoco lo mas atroz el aparejarlos como á bestias y cargar sobre ellos los enseres y hacérselos conducir á las altu as para hacer hoguera de ellos; lo mas ciuel pareceria haber sido el



acto de degollar à sesenta y nueve porsonas que atrailladas condujeron à la carniceria, vecinos ilustres, clérigos y monjas, si no tuviéramos que añadir, jestremece el pensarlo, cuánto mas el estamparlo! el haber abusado torpemente de mas de trescientas mugeres que acorraladas tenian, sordos é insensibles á sus ayes y clamores. Nunca aprobaréntos nosotros los asesinatos de franceses que en los pueblos aisladamente se conectian; ¿pero no daban ellos mismos ocasion, ellos sujetos á unos gefes y á una ordenanza y disciplina militar (1)?

El duque del Infantado con el resto del ejército y las cortas reliquias del de Ucles, volvió desde Carrascosa por Guenca camino de Valencia (14 de enero). En su persecucion fué enviado el general Latour-Maubourg. Hundida nuestra artilleria, que consistia en quice piezas, en los lodazales de los caminos, hubo que abandonarla casi toda. Desistió luego Infantado de ir á Valencia, y entrése por el reino de Murcia. Pero desde Chichilla varió otra vez de movimiento

la columna de prisioneros bechos en Ucies ha Regado hoy a bla-drid. Compónese de cuatro generales, diez y alete compoles, docientos moventa oficiales, y cinco mi cuatrocientis sesenta diminidades de tropa. He pedido el estado numinal de los oficiales, y el de los sargentos, cabos ey soldados por regimientos; tue-go que le reciba tendré la borra de dirigido à 7. A.»

<sup>(</sup>i) Sobre nuestra pérdida en la desgraciada accion de Ucles, hemos visto cárculos muy diferentes en las historias francesas y capañolas. Unos dos mil fueron los muertos à dez mil bacian aubir el námero de prisioneras los partes que se publicaron, à trece mil la eleva un historiador frances. La verdad crecinos que eseta en el parte del mariscal Jourdau armayor general, fecha 20 de enero, en que decia. «Tengo el abosor de comunicar à V. A. que

(21 de enero), y tomando rumbo hácia Sierra-Morena, fijóse en Santa Cruz de Mudela. Hácia allí se encaminó tambien después el mariscal Victor, Regando el 30 & Madridejos.

Dejemos al's al Infantado, siempre discurriendo planes sin efecto, hasta que fué relevado del mando por la Junta Central; y traigamos, que ya es tiempo, hasta la fecha en que nos encontramos los sucesos de otras partes, que hemos dejado retrasados y pendientes, dando una necesaria preferencia á lo que pasaba alli donde figuraban en persona o dirigian los movimientos el emperador y el rey.

Habíanse meneado tambien, y no flojamento, en este tiempo las armas en Cataluña. El general Du-hesme, á quien en últimos de agosto (1808) dejamos en Barcelona de regreso de la jactanciosa espedicion y malogrado sitio de Gerona (1), viéndose cada vez más estrechado en aquella plaza por las tropas del marques de Palacio y del conde de Caldagués, que desde Gerona había acudido tambien á reforzar la línea del Llobregat, dispuso otra salida con seis mil hombres, y atacó con ellos nuestra linea en Molins de Rey y en San Boil, con ventaja en este último punto, sin éxito en el primero, fijándose luego en sus alturas para mejor asegurarle en lo sucesivo el conde de Caldagués. Desde primeros de setiembre en que esto sucedió has-

(i) Yéase el capitulo segundo de este fibro.

Tomo xxiv. 7

ta últimos de octubre, no pudo hacer Duhesme otra cosa que sostener escaramuzas y reencuentros en los alrededores de Barcelona, siendo tál el que sostuvo en San Cogat del Val'és, que juzgo prudente no alejarse de los muros de la ciudad.

No iban sin embargo las operaciones de nuestras tropas tan á gusto de los catalanes como la impaciencla en aquellos tiempos soria exigir de los que las mandahan y dirigian. Victima de esta impaciencia. fué en esta ocasion el marqués de Palacio, á quien la Junta Central, condescendiendo con la opinion pública. de Cataluña, relevó del mando, sustituyéndole con ej capitan general de las Ba'eares don Juan Miguel de Vivez (28 de octubre, 4808), que fué cuando Palacio, segun indicamos en otro lugar, se trasladó á Andalucia. Yives reunió un ejército de veinte mil hombres con diez y siete piezas, que se denominó de la derecha, y cuya vanguardia confió à don Mariano Alvarez, 🛦 quien veremos luego adquirir justa eslebridad. El sistema de Vives fué tener bloqueada y estrechada á Barcelona, lo cual produjo á Duhesme conflictos y apuros interiores, no tanto por la escasoz de mantenimientos, que tambien se hizo sentir, cuanto por ej aliento que esto daba á los barceloneses leales, y por la facilidad que para la emigracion les ofrecia: tento que para contenerla tuvo el general frances que acudir á confiscar les bienes de los que desaparecian, ó á permitir la salida con tales condiciones que quebrantáran la fortuna de los que la solicitaban. Y como en la poblacion no ballaba de quién fiarse, y la tropa española le era tan sospechosa que tuvo por necesario desarmar al segundo batallon de guardiza walonas, queria conseguir la sumision á fuerza de rigor, de tropelías y de vejaciones, y lo que lograba era preparar más los espíritus á la rebelion.

Mas aquel sistema de bloqueo no carecia tampoco de inconvenientes, porque babia otros puntos á que atender. Varió además para unos y otros el aspecto de la guerra en Cataluña con la entrada en principios de noviembre del sétimo ejército francés, fuerte de veinte y cinco mil hombres, al mando del general Gonvion Saint-Cyr, el cual situó su cuartel general en Figueras (6 de noviembre, 1808). Su primer propósito fué ver de apoderarse de la plaza y puerto de Rosas, y la primera medida encargar esta operacion al general Reille, el cual se puso delante de ella el 7 con su division y la italiana que mandaba Pino, siete mil hombres entre les dos. Protegia el sitio la division Souham colocada detrás del Fluvia. Tres mil españoles guarnecian la pequeña poblacion de Royas, fuerte solo por su ciudadela en forma de pentágeno, en la cual se había logrado colocar de prisa treinta y seis piezas, y por el fortin llamado la Trinided, aumque situado éste al estremo opuesto y 🛦 mas de mil toesas de la villa en un repecho que cons... tituye por alli el término del Pirmeo. Habia no obstante buenos ingenieros (1), y era excelente oficial el gobernador don Pedro Odaly. Protegialos además desde la balha una flotilla inglesa, y labíanse abierto zanjas y construido trincheras en las bocacalles.

Llevaba Reille esperanzas de tomar á Rosas por sorpresa; mas no solo se equivocó en este calculo, sino que habiendo sobrevenido copiosas lluvias, en mas de ocho dias no pudo preparar los trabajos de asedio. Concluidos éstos, comenzaron con vigor los ataques, vigorosa fué tambien la resistencia; impetuosas las salidas, aunque rechazadas. El 25 (no viembre, 1808) formaron empeño los franceses en penetrar en la villa: quinientos españoles habia en ella, y tal fuè su porfía en resistir, que de ellos marieron trescientos. El fortin de la Tamidad, donde se encerró con un puñado de los nuestros el célebre lord Cockrane, rechazó el 30 con denuedo un asalto de los enemigos. La caudadela respondió con firmeza à las intimaciones de rendicion. Pero el 5 de diciembre, alejadas las naves inglesas á cañonazos, abierta ancha brecha en el muro, heridos casi todos los de fensores, y después de 29 dias de asedio, hizo el gobernado una honrosa capitulación, quedando la guarnicion prisionera de guerra.

<sup>(1)</sup> Tan bucues como les ha terisdor francés, que no tiene coshabido siempre en España, a de tumbre de elogiar nada que perà propósito de los de Rosas un bis-

Tomada Rosas, Saint Cyr á quien entretante ni las instancias de Dubesme, ni el conocido deseo de Napoleon habian logrado mover á que marchase sobre Barcelona apratada por los españoles, dirigióse al fin á la capital del Principado , dejando en el Ampordan la division Relle, y la artillería en Figueras, llevando solo los tiros , fiado en la que sobraba en Barcelona ; resolucion peligrosa y atrevida , que habria podido comprar cara, si don Juan Miguel de Vives : reforzado entonces con las divisiones de Granada y Aragon mandadas por Reding y el marqués de Lazan, le hubiera salido al encuentro en alguna de las angosturas que tenia que pasar, en vez de empeñarse en alacar cada dia á Barcelona y mantener en derredor su ejército. Cierto que consiguió tener encerrado à Duhesme, hacer a'gun centenar de prisioneros, y clavar los cañones de la falda de Monjuich; pequeñas ventajas en cotejo de les que hubiera obtenido yendo á buscar á Salnt-Cyr en el momento de separarse de Reille. Esto no se hizo, desatendiendo el consejo del conde do Caldagués, y las medidas que despues se tomaron no bastaron para contener & Saint-Cyr en su marcha: él mismo estrañó no encontrar embarazo , ni en las alturas de Hostalrich ni en las gargantas del Tordera: para evitar los fuegos de aquella plaza tuvo que tercer por un áspero sendero: incomodóle después algun tante el coronel Milans; eacontro algunas cortadoras en el desfiladero de Treinta-Pasos, pero vencidas todas estas dificultades acampó á una legua del ejército de Vives, que por último habia ido á astuarse entre Llinás y Vilialba, pasado el Cardedeu.

Critica era no obstante la aituación de Sami-Cyr. con soldados nuevos de todas las naciones: escaso de municiones y de víveres, sin artillería, teniendo de frente à Vives, en escogida posicion, de flanco à Milans, á retaguardia á Lazan y Claros, con siete piezas de artillería los españoles. Todo hacia augurar de parte de éstos en la mañana del 16 de diciembre, un triunfo que hubiera podido recordar el de Bailen. El principio de la batalla no nos fué desfavorable, porque una brigada francesa fué rechazada, destrozado uno de sus regimientos por el coronel Ibarrola, y cogidos prisioneros dos gefes, quince oficiales y sobre doscientos soldados. Pero lo crítico de su situacion inspiró denuedo y energia á Saint-Cyr: á la bayoneta y en columna cerrada mandó á las divisiones Souham y Fontana cargar nuestra izquierda y nuestro centro. La operacion fué ejecutada con una precision admirable, nuestro ejército se halló envuelto y derrotado, matáronnos quinientos hombres, quedaron mas de mil prisioneros, y se perdieron cinco de los siete cagones, bien que no sin haber causado intes algun destrozo al enemigo. Salvóse V.ves huyendo á pré por ásperos senderos; Reding á uña de caballo pudo incorporarse à una columna que en órden se retiraba

canino de Granollers, y se acogió con el conde de Çaldagués à la derecha del Llobregat, dejando abandonados al encunigo los almacenes. Lazan, Alvarez y Claros retrocedieron a Gerona; Milans se mantuvo en Arenys de Mar, y Saint-Cyr se presentó el 17 delante de Barcelona, justamente orgultoso con un trianfo, impensado, cuyo fruto principal fué el aliento que dió à los suyos y el desámmo que infundió en los españoles.

Grande fué la alegria de los franceses de Barcelona al verse socorridos y libres del bloqueo. Saint-Cyr encontró a li numerosa artillería, segun le halia. anunciado Duhesme, y deseoso de proseguir sus ventajas sobre los questros, no dió sino dos dias de descanso á sus tropas en Barcelona, y reforzado además con la division de Chabran, salic en busca del derrotado ejército español (20 de diciembre) que habia ido reuniéndose à la derecha del Llobregat, bajo el mando interiato de Reding, del mismo modo que continuó luego, pues aunque se apareció alli el fugitivo Vives, desapareció pronto otra vez pasando a Villafranca para obrar de acuerdo con la Junta. Situíronse los franceses à la orilla opuesta del rio. Perplejo Reding, por no haber el general en gefe manifestado esplicitamenta su voluntad, reso vióse á esperar el ataque, que comenzo la mañana del 21 por el punto de Molins de Rey, de doude tomó su nombre la batalla. Podos los investros y desalentados con la reciente derrota de Cardeden ó



Llinas (5), muchos y victoriosos los franceses (5), atacado con vigor el puente por la fresca division de Chabran, vadeado el rio por dos partes por las de Pigo. y Soubam, maniobrando Saint-Cyr con aquel arte que le acreditó como uno de los primeros tácticos del siglo, envolvió nuestra derecha, arrojóla sobre el centro, desbarató completamente nuestras filas, y los soldados se atropellaban en la mayor confusion unos 🌢 otros, desbandándose al fin, que fué la manera de no caer todos en poder de los franceses. Aparecióse de nuevo alli Vives; llegó solo à presenciar la catástrofe. Perdióse toda la artillería: el conde de Caldagués quedó entre los prisioneros, con bestantes coroneles: el brigadier la Serna fué à morir de las heridas en Tarragona.

Fuéronse reuniendo en esta ciudad los dispersos: la población culpó de la catástrofe al general Vives, alborotóse contra él, amenazólo de muerte, y él para salvar la vida resignó el mando en don Teodoro Reding, cuyo nombre representana el hecho mas glorioso de aquella guerra, y el cual se dedicó con alimno á reorganizar el desconcertado ejército, que bien lo ha-

(i) «Los espatioles, dire Thiers la rota y dispersion de Lliste, y nablando de esta batalla, en nú- fatundo la gente que mandaban emero de tremte y tentos mai Milans, Luzar, Alvarez y Clarés?

chembres, se ballaban atuados.

de unas alturas pobladas de el cende de foreno. Por muestros de conques, etc. - Evider termente dotos no podían paras de ca-

chablando de este batalla, en núexagerò sin recrebbal nuestras torre.
fuerzas el historiador francés. (3) Por confesion de Thiers
ptomo el de donde se habian de eran mas de veinte sali.
haber juntado tantos despues de

bia menester. La junta del Principado se trasladó à Tortosa. Per de pronto el general Saint-Cyr con las victorias de Cardedeu y de Molins de Rey quedó como ducão de Cataluña, pudiendo recorreria ibremente, derramando por todas partes el espanto, y en aptitud de emprender los sitios de las plazas fuertes. De modo que al finar el año 1808 los franceses dominaban en Cataluña; se enseñoreaban de Galicia, Astúrias, las dos Castillas y las provincias del Norte, eran dueños de la capital; corrian las llanuras de la Mancha y amenazaban invadir el Mediodia.

Solo en un punto de la Península se hallaba empeñada una lucha heroica. I icha que habia de producir tal resplandor que disipara la negra oscuridad que encapotaba el horizonte de España. Sosteníase esta lucha en Zaragoza, ya célebre por su primer sitio y que habia de inmortalizarse por el segundo que ahora sufria.

Despues de la derrota de nuestro ejército del centro en Tudela, el mariscal Moncey se situó en Aragon con su tercer cuerpo compuesto de diez y seis mil hombres. El 17 de diciembre (1808) se le incorporó allí el quinto cuerpo, que constaba de diez y ocho mil combatientes mandados por el mariscal Mortier, recien entrado en España. H.ciéronse venir de Pamplona sesenta bocas de fuego, y el general Lacoste llegó con todos los útiles de sitio, y con ocho compañías de zapadores y dos de minadores. Todas estas fuerzas reu-



nidas se presentaran el 90 delante de Zaragoza. Palafox por su parte habia procurado fortificar del mejor modo posible aquella descubierta y vasta poblacion, que nunca podía ser plaza respetable. Habia sido recompuesto el castillo de la Aljafería, comunicándole con la ciudad por un foso revestido y con el Portillo por una doble caponera. Se fortificaron les conventes intermedios del Huerva: se hicieron terraplenes, fosos y reducios, y se construyeron varias baterías basta el Ebro. Un deble atrincheramiento se estendia desce allí hasta el monasterio de Santa Engracia. Levantóse otro en Monte Torrero. Reductos y flechas resguardaban al arrabal. Se hicieron cortaduras en las calles; se tapiaron los pisos bajos, se aspilleraron los altos de las casas, y se abrieron comunicaciones interiores de unas a otras. Se talaron y arrasaron las quintas, árboles y huertas que pudieran servir de abrigo al enemigo. Todos los habitantes ayudaban á estas obras con solicitud y á portia, como la vez primera, y cada vecino habia cuidado de provear de viveres su propia casa. Llegaron à rounirse en la ciudad veinte y ocho mil hombres con sesenia piezas; mandaba en gefe Palafox, era su segundo Saint-March: estaba la artilleria al mando de Villalha, los ingenieros al de San Genis y la caballería al de Butron. Animo, energía y decision habia en todos, militares y paisanos.

Comenzaron el 21 los franceses sus a aques por las obras exteriores. Perdiosa el Monte Torrero, dejando en poder del enemigo cien prisioneros y tres piezas, Saint-March, que le defendia con cinco ó seis mil bombres, al replegarse à la ciudad despues de pegar fuego al puente de América, se hubiera visto malsin la proteccion especial de Palafox. Este funesto golpe tovo alguna compensacion en la tarde de aquel mismo dia. El general Gazan, que habia acrollado y deshecho completamente un batallon de quinientos suizos al servicio de España, se crevó bastante fuerte para embestir tres de las baterías del arrabal. Mandaba allí don José Manso; dirigio acertadisimamente el coronel Velasco los fuegos de la artillería, el geperal Palafox ayudaba a todos, acudiendo dende era mayor el peligro: el resultado fue tener que retirarse Gazan con pérdida de mas de quinientos muertos, aunque otros la elevan á cifra mayor. Ello es que al dia siguiente, convencido sin duda el mariscal Moncey de que no era cusa llana apoderarse de Zaragoza, apeló à la negociacion y dirigité à Palafox una carta y despachó un parlamentario en este sentido. Contestólo el general español con mas entereza y arrogancia que elocuencia; si bien no faltaban en la respuesta frases vigorosas y conceptos que revelaban magnanimidad de corazon (I).

<sup>(</sup>i) Tales como los alguientesa «brà que el entusiatmo de once «Esta hermosa cludad no sabe req. «millones de habigantes no se apaches.... Natia la tenperta un sitto ega con opresion, y que el que de quien sabe mortr con honor. ... «quiere ser libre, lo es..., etc. ch quien sabe morir con honor. ... •E. redor mariscal del imperio m-

Determinaron cutonces los franceses circundar la poblacion y establecer un bloqueo general, inundando Gazan el terreno de la izquienta dei Ebro. Por la derecha dispuso el general Lacoste tres ataques simultáncos, contra la Aljafería, contra el puento de Huerva y contra el convento de San Jose. En la noche del 29 al 30 (diciembre, 1808) se comenzó á abrir trinchera, en vista de lo cual resolvieron los situados hacer el 31 una salida al mando del brigadier Butron. que revolviendo cobre una columna francesa y dando. una intrépida carga de caballería hizo descientes primoneros, acción que recompensó Palafox derorando á aqueilos valerosos soldados con una cruz encarnada. A este tiempo partió Mortier con la division Suchet para Calatayud, dicen que para establecer la comunicacion entre el ejército sitiador y Madrid, y Moncey fué reemplazado en el mando por Junot, duque de Abrantes: la causa de este cambio no la espresan: acaso les parecia Moncey hombre de carácter demaaiado conciliador. Las fuerzas de Mortier fueron pronto suplidas con refuerzos llegados de Navarra. Las obras de ataque prosiguieron: el 6 de enero (1809) llegaba la segunda paralela à cuarenta toesas del convento de San Jasé; contra este edificio y el sobrepuente de Huerva se montaron treinta cañones en diferentes baterías, que empezaron á jigar la mañaga. del 10. Tampoco las nuestras estuvieron ociosas; bien que débiles las paredes del convento, y cayendo al anelo lienzos y cortinas enteras, nuestros fuegos se apagaron aquella misma tarde, y una columna que sa la atravidamente á las diez de la noche del camino cubierto contra una batería enemiga fue tambien rechada.

A las cuatro de la tarde del 11 asaltaron los franceses el convento; la descripcion que del asalto bacen sus historiadores, y el mérito que dan á la ocupacion de aquel viejo y desmantelado edificio, es el mejor testimonio de la porfiada resistencia de los defensores. Tambien aqui, como en el primer sitlo, se hizo notable por su heroismo, al modo de la célebre Agustina Zaragoza, una joven de veinte y cuatro años llamada Manuela Sancho, nacida en la serranía. Dueños los franceses del convento, dirigieron sus ataques al reducto del Pilar y al antepuente del Huerva. El primero fué arrasado el 45 reducido á escombros, y muertos la mayor parte de los oficiales que le defendian. Asaltado después el antequente, pasaron los nuestros el rio volando el puente entre ocho y nueve de la noche. Los escritores franceses hacen altos elogios al valor y pericia de algunos de sus gefes en estas jornadas, especalmente de los coroneies Haxo y Sethal: distinguiés ronse por nuestra parte y merecieron bien de la patria, aunque vencidos, Renovales, Limono, La Ripa y Bethezé. Con la pérdida de aquellos dos importantes puntos quedaba casi reducida la defensa de los sitiados á ias debiles taplas de la poblacion y á



las paredes de las casas. A esto se decidieron sin vacilar, y en tanto que los franceses terminaban una tercera paralela y construian nuevas baterías y contra-baterías con sesenta bocas de fuego, y apoyados en los conventos de Agustinos y Santa Engracia se disponian à batir en brecha el recinto de la plaza y à pasar el Huerva con puentes cubiertos de espaldones (del 16 al 21 de enero), los nuestros hacian talidas impetuosas; los moradores se apiñaban en los barcios de la poblacion mas lejanos del ataque; el incesante bombardeo los obligaba á grarecerse en los sótanos, y aquel agrupamiento de gentes en sitios faltos de ventilación, y la acumulación de enfermos y heridos, y los muertos insepultos, y la escasa y malsana alumentación de los vivos, y la angustia y la zozobra produjeron enfermedades que à poco se convirtieron en horrorosa epidemia. Firmes sin embargo, animosos é inquebrantables se mantenian los zaragozanos.

Tampoco por fuera estaban ociosos los aragoneses. Gruesas partidas recorrian las comarcas de Tortosa y Alcañiz, molestando las columnas francesas que se destacaban en busca de carnes y víveres de que carecian los situadores, reducidos tambien á una rocion incompleta de pan. Mientras en Alcañiz nuestros paisanos sostenian un choque sangriento con la columna del general Verthier, por la parte de Valafranca y Zuera corria el país y divertia à los franceses don

Felipe Perena con cuatro ó cinco mil hombres que habia reunido. Pero en favor de los franceses ocurrió la llegada del mariscal Lannes, nombrado general en gefe del ejército situador, y deternido por indisposicion hasta entonces. Con so presencia tomaron las operaciones mas unidad y mas celeridad. A Mortier le mandó volver inmediatamente de Calatayud con la division Suchet, y á Gazan que persiguiera y ahuyentára, como la hizo, la gente que anda ha alrededor de Zaragoza, ordenándole después que apretára el cerco por el lado del arrabal.

El 26 de enero did Lannes à todo el ejército la drden de asaltar la ciudad por las tres brechas practicables, una frente á San José, otra cerca de un molino de scerte, y la del centro por la parte de Santa Engracia, El tañido de la campaña de la Torre Nueva avisó á los zaragozanos del peligro que corrian y todos se lanzaron precipitadamente á las brechas. En todas se empeñó un fuego horrible de balas, de granadas y metralla, se hacian minas, reventaban hornillos, se daban combates personales encarnizados, se avanzaba y retroredia, disputándose con la muerte y por pulgadas el terreno. El enemigo llegó á apoderarse del convento de las Descalzas y del de Capuchinos, en el cual entraron etra yez los nuestros, faltando poco para recobrarle, y habrianlo hecho sin el refuerzo que llevó à los contrarios el general Morlot que los rechazó à la bayoneta. Una parte de nuestra artilleria fué tomada, pero desde las casas



contiguas eran los enemigos acribillados. Sobre seiscientos españoles murieron en estos ataques; ochocientos hombres tuvieron fuera de combate los franceses, entre ellos muchos oficiales de ingenieros (1): tambien nosotros perdimos con llanto de todo el ejercito, al valiente, entendido y esperimentado comandanto do ingenieros San Genis, que tan importantes servicios habia prestado. Lannes tuvo que prohibir á sus oficiales avanzar à cuerpo descubierto, y para economizar sangre les mandó que solo inciesen uso de la zapa y la mina para ir volando edificios. Oigamos cómo se espresaba este insigne mariscal en su der acho del 28 al emperador: «Jamás he visto, señor, un encarnizam.ento igual al que muestran nuestros enemigos en ela defensa de esta plaza. He visto à las mugeres decjarse matar delante de la brecha. Cada casa requiere un nuevo asalto...... Y después: «El sitto de Za-«ragoza en nada se parece á nuestras anteriores guer-•res. Para tomar las casas nos vemos precisados á hacer uso del asalto ó de la mina. Estos desgraciados se defienden con un encarnizamiento de que no es fácul formarse idea. En una palabra, señor, esta es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos mo- mentos per cuatro puntos distintes, y llueven sobre - ella centenares de bombas; pero nada basta para in-«timidar à sus defensores. Al presente trato de apo-



<sup>(1)</sup> Estas cifras están toma- tentes en el archito de Guerra de das de los estados oficiales esta- Francia.

«derarme del arrabal, que es un punto importantisi-«mo..... «to.»

Decia esto último despues de haber enviado un parlamentario que trajo por cespuesta estar resueltos à defender basta la última tapia; despues de haber dado mortiferos é inútiles combates para tomar los conventos de San Agustin y Santa Mónica, despues de haberse disputado la posesion de una manzana de casas contigua á Santa Engracia, no solo casa por casa , sino piso por piso , y habitación por habitación. «Cuando se lograba entrar en una de ellas», dice un ·historiador francés, ora por las aberturas que ha-·bian practicado los españoles, ora por las que be- cian nuestras tropas, lanzábanse sobre ellos á la ha-«yoneta... Pero frecuentemente solian dejar tras de sí, o en los desvanos, algunos tenaces enemigos... y nues- tros soldados tenian bajo sus pies ó sobre su cabeza. combatientes que disparaban à través de los pi-\*808.... A veces solian poner secos de pólyora en las casas, cuyo primer piso habian conquistado, y ha- cian saltar los techos y á los defensores que los ocu-«pahan. En otras hacian uso de la mina y yolaba el • adificio entero. Mas cuando la destrucción era muy «grande, veianze obligados á marchar á desenbierto de los tiros de fusil, y la esperiencia de algunos dias «les enseñó á no cargar la mina con exceso.....» De este modo lograron irse apoderando de algunas casas y conventos, sufriendo dentro de cada edificio un

sangriento combate, teniendo que marchar los franceses siempre por debajo de mina, y hallando de seguro la muerte los que tenian que audar al descubierto, aunque se resguardasen con tablones; los duetios de las casas las incendiaban si esperaban abrasar dentro de ellas á los enemigos; así llegaron estos hasta el Coso, habiendo empleado en estas sangrientas lides desde el 26 de enero hasta el 7 de febrero, habiendo perdido en ellas al general Rostoland, al bizarro y hábil Lacoste, y quedando mal heridos otros gefes.

Ansioso Lannes de avivar las operaciones de tan desastroso sitio, ordenó á Gazan que embistiera el arrabal, lo cual ejecutó atacando con veinte piezas de grueso calibre el convento de franciscanos de Jesús. abriendo ancha brecha y desalojando de él unos trescientos españoles. Mas al querer penetrar en el contiguo de San Lázaro situado a la orilla del Ebro , halló tal resistencia que se vió forzado à retroceder. Enviaron'e toda la art llerta de la derecha , merced lá lo cual logró entrar en San Lázaro , en cuya magnifica escalera se empeño tan sangmenta lucha entre franceses y españo es, que solo terminó con la muerte de casi todos éstos. Con la ocupacion de aquel edificio quedó cortada la retirada á nuestras tropae del arrabal, pues al querer repasar el puente, era tal el fuego que los enemigos hacian que parecia brotar llamas las aguas del Ebro; muy pocos consiguieron franquearle,

y aquel dia se perdieron, entre muertos, heridos y prisioneros, mas de dos mil hombres. Cincuenta piezas colocaron los franceses para arruinar las casas situadas à la orilla derecha y en el pretil del rio. Y entretanto, en el contro de la ciudad, franceses y espeñoles minaban y contraminaban el paso del hospital de locos al convento de San Francisco: cargaron aquellos su mina con tres mil libras de pólvora, y fingiendo un ataque abierto, y apresurándose los españoles á ocupar todos los pisos del convento esperándolos allí á pié firme oyóse una espantosa detonacion que estremeció toda la ciudad: una compañía del regimiento de Vaiencia voló toda entera por los aires juntamente con los escombros del convento. Al través de ellos se lanzaron los franceses á la bayoneta hasta desalojar á los españoles. Pero muchos de ellos se subieron al campanario, y sobre el tejado de la iglesia tuvieron serenidad para abrir un boquete en la boveda, y por ella arrojacon tantas granadas de mano que abuyentaron de alla à los franceses. Recobraron éstos sin embargo al dia signiente aquel punto. En todas partes los frailes habian exhortado con su palabra y animado con el ejemplo, manejando la espada ó la carabina. Las mugeres suministraban cartuchos, y peleaban tambien. Los franceses seguian minando el Coso para hacer saltar las casas de ambos lados.

Socedia esto cuando la epidemia cetaba arrebatando trescientas cincuenta víctimas por dia. Entraban diariamente en los hospitales sobre cuatrocientos enfermos; para los que en ellos cabian faltaban medicinas y no habia alimentos; costaba una xulina cinco pesos fuertes; los que no cabian morian abandonados en las casas ó en las calles; no babia tiempo ni espacio para enterrar los muertos; estaban los cadaveres hacinados delante de las iglesias y entre los escombros, infestando la atmósfera; muchos deshacian y desgarraban las bombas que casan, ofreciendo sus mutilados y esparcidos miembros un especiáculo horrible. Los vivos, flacos, macilentos, estenuados, parecian espectros errantes en medio de un vasto cementerio. El mismo Palafox, atacado de la enfermedad remante, se hallaba à las puertas de la muerte; en la noche del 18 al 19 tomó el mando una junta que presida el regente de la audiencia don Pedro María Ric: y todavía no faltaba guien propusiera se shorcase à todo el que hablara de rendicion ó diera indicios de desfallecináento.

Por su parte os soldados franceses, cansados de lucha tan obstinada y terrible, y viendo quo en mas de cuarenta dias solo habían logrado conquistar las ruinas de dos ó tres calles, murmuraban y se preguntaban unos á otros: «¡Se nos ha traido á perecer todos «aquí? ¿Se ha visto nunca semejante modo de hacer «la guerra? ¿En qué piensan nuestros gefes? ¿Han ol «vidado su olicio? ¿Por qué no se aguardan nuevos «refuerzos y nuevo material para enterrar á estos fo-

riosos bajo las bombas, en vez de bacer que nos vayan matanto uno à uno por la triste gloria de apoderarse de algunos sótanos y de unos cuantos desvanes?» Procuraba Lannes reanimarlos, diciendo que
era imposible que los enemigos defendieran todas las
calles con el mismo teson; que la energía tenia su
término; «un esfuerzo mas, les decia, y pronto seréis
dueños de la ciudad en que la nacion española tiene cifradas todas sus esperanzas, y pronto recogeréis
el firato de todos nuestros trabajos y penalidades. « Siguio la lucha, y siguieron los estragos.

Al tiempo que Gazan hacia jugar sus cincuenta cañones para destruir las casas del arrabal, pegóse fuego á dos hornillos de una mina que se había. practicado debajo de la Universidad, cargados con mil quinientas libras de pólyora cada uno; voló aquel gran edificio con horroroso estrépito, abriéndose des anchas brechas, por donde penetraron al instante à la bayoneta dos batallones, y se apoderaron de la cabeza del Coso y de los dos costados. Todavía los nuestros hicieron esfuerzos increibles de valor en otros edificios y en otras calles. Pero apenas quedaba ya en pié la tercera parte de los combatientes, y éstos escuálidos y demacrados. Situación tan angusticaa era insostenible. Los gefes militares convocados por la junta trazaron un tristísimo cuadro de los medios de defensa, algunos vocales opinaron por seguir resistiendo hasta perecer todos, la mayoría se inclino á



capitular, y un perlamentario fué enviado á Lannes á nombre de Palafox, aceptando con alguna variacion las ofertas que este habia hecho dias antes. Desechada la propuesta por el mariscal francés, pidió la junta una suspension de hostilidades y envió al cuartel general algunos de sus individuos con el presidente Ric. Agrias y poco conciliadoras contestaciones mediaron todavía entre este magistrado y el general encimigo. Por último, despues de algunas réplicas convinieron los comisionados en la siguiente capitulación, dictada por Lannes:

- Art. 1.º La guarnicion de Zaragoza saldrá mañana 21 al medio dia de la ciutad con sus armas por la Puerta del Portillo, y las dejará á cien pasos de la puerta mencionada.
- Art. 2.º Todos los oficiales y soldados de las tropas españolas prestarán juramento de fidelidad á S. M. Católica el rey José Napoleon I.
- Art. 3.º Todos los oficiales y soldados españoles que hayan prestado juramento de fidelidad, podrán, si quieron, entrar al servicio para la defensa de S. M. Católica.
- Art. 4.º Los que no quieran tomar servicio irán prisioneros de guerra á Francia.
- Art. 5.º Todos los habitantes de Zaragoza y los estrangeros, si los hubiere, serán desarmados por los alcaldes, y las armas se entregarán en la puerta del Portillo al medio dia del 21.
- Art. 6.º Las personas y las propiedades serán respetadas por las tropas de 8. M. el emperador y rey.
  - Art. 7.º La religion y sus ministros serán respetados:

se pondrán guardias en las puertas de los principales edificios.

- Art. 8.º Mañana al medio dia las tropas francesas ocuparán todas las puertas de la ciudad y el palacio del Coso.
- Art. 9.º Mañana al medio dia se entregarán à las tropas de S. M. el emperador y rey toda la artilleria y las municiones de toda especie.
- Art. 10. Las cajas militares y civiles todas se pondrán á disposicion de 8. M. Católica.
- Art. 11. Todas las administraciones civiles y toda clase de empleados prestaran jaramento de fidelidad A S. M. Catélica.

La justicia se ejercerá como hasta aquí y se hará en nombre de S. M. Católica José Napoleon I.—Cuartel general delante de Zaragoza, 20 de febrero de 1809.— Firmado.—Lannes.

En su virtud el 21 de febrero (1809) desfilaron fuera de la ciudad diez mil infantes y dos mil ginetes, pálidos y desencajados por delante de los soldados franceses, los cuales, depuestas por aquellos la armas, entraron en la infortunada ciudad, en que solo se veian ruinas y cadáveres en estado de putrefaccion. Sesenta y dos dias habia durado el sitio. De cien mil habitantes, entre vecinos y refugiados, habian perecido cerca de cincuenta mil. Los más de los edificios habian sido arminados ó destroxados por las bombas y balas, perdiémiose entre otras preciosidades la rica biblioteca de la universidad y la preciosa coloccion de veinte mil manuscritos del convento de San Ildo-

fonce. La pérdida de los franceses sué tambien grande: su mejor oficialidad sucumbió allí,

No punderémos nosotros el mérito de los españoles en este menorable sitio. Oigamos á un historiador francés, dado por lo comun á rebajar las cosas de España: - Ningun otro sitio, dice, podria presentar la ·historia moderna que se pareciese al cerco de Za- ragoza: para encontrar en la antigna escenas seme- jantes á las que allí ocurrieron era preciso remon-- tarse á tres ejemplos, Numancia, Sagunto ó Jerusa-·len. Y á decir verdad, aun sobrepujaba el horror del acontecimiento moderno al de los acontecimientos. •antiguos, á causa del poder de los modios de des- truccion inventados por la ciencia.... La resisten-«cia de los españoles sué prodigiosa..... etc.» Y otro. La alteza de ánimo que mostreron equellos moradores firé uno de los mas admirables espectáculos que ofrecen los anales de las naciones despues de los si-tios de Sagunto y Numancia (\*).»

Tál fué el término de esta segunda campaña en nuestra Incha de independencia; campaña que nos fué funesta en Espinosa, en Bórgos, en Tudela, en la Coruña, en Uclés, fatal y gloriosa en Zaragoza; que fué notable por la presencia de Napoleon en España, por la retirada de los ingleses, por el segundo reconocimiento del rey José en Madrid; campaña que habria

<sup>(</sup>t) Thiers y Rognist.

desalentado otros espíritus y desarmado otros brazos que no fuesen los de los españoles peleando por la independencia de su patria, por su religion y por su libertad (1).

(1) Para esta sumaria relación del segundo sitro de Zaragoza (por que aeria ageno de nuestro trabajo describir sus infinitos é interesantes purmenore, y episodira, y los innumerables rasgos y bechas de heroismo que en él ocurrieron , bemos tenido presentes; la Historia de los des sitios, de don tamento himital librar de los des sitios, de don tamento himital librar de la Redon Agostin de los ens ettos, de don Agostin Alexide liviera; la Defensa de Zaragoza, de don Manuel Caballero, escesos de valor y patriotismo, de don Miguel Perez y Otal; el manifesto del ver-adado de Aragoa, tenpreso en 1814, las Gacotas de aquel tiempo; murbos

(1) Para esta sumaria relacion el segundo sitto de Zaragoza (por oc aeria ageno de nuestro traajó describir sus infintos é inteesantes purmenore, y apisodira, de la guerra de la independencia de Torano, Maltonado, Bieza, los innumerables rasgos y beteron , betnos tenido presentes; el Memorias de la Revolucion de Eapasa de Zaragoza, de don Manuel
abilleto, escesos de valor y padofismo, de don Miguel Perez y torres, conquetes, etc. des fran-pais de 1785 à 1816; y otros mu-chos escritos que seria prolijo citar.



## CAPITULO VI.

## EL REY JOSE Y LA JUNTA CENTRAL.

## MEDELLIN.

PORTUGAL.—GALICIA.—CATALUÑA

1809.

(De marzo à Junio).

Trista situacion da España y esa ejércitos à principlos de este año. -- Policitaciones de españoles al rey José .-- Decreto de la Central contra ellas.—Esfuerzos del rey intraso para bacerse partido en España sus providencias.—Crescion de una junta criminal extraordinaria.-Reglamentos de policia.-Tiracias y arbitrariedades que se ejecutaren.-Medidas análogas tomadas por la Central.-Cambia el nombre y la indole de las juntas. - El grito de insurreccion resuens en todos los dominios españoles de ambos mundos.—Las colonias de América suministran cuantinesa donstivos á España. la Central declara que deben tenor representacion nacional es la metropoli. - Simpatias y anallios de Inglaterra. - Peligro de romperse esta amistad -- Operaciones militares -- Fuerzas francesas en España - Confianza y pianes de Napoleon - Operaciones de la Mancha.—Cartaoja: y Alburquerque. —Descriabro de Ciudad-Real.—Mal. resultado de sus rivalidades.-Extremadora: Vactor y Cuesta.-Lamentable derrota de Medellin.-Redrada de Cuesta.-Conducta de in Central con este general y su ejércico. — Tratos del rey José

Gougle

opa la Contral.—Firmeza de la Junta: diguidad de Jevellanos.→ Empresa da Sonit sobre Portugal.-Marcha dificil.-Penetra en Bram.—Toma à Oporta.—Indiscreta conducta y permanencia se aqua-In plans. -- Estrafa complicacion, -- Es descublerta y castinada, --Suero ejército taglés en Portugal,-Arroja à Soult de Opurto.-Desestrosa retirada del general francés à Galicia -- Successe de esta provincia. - Espedicion del marqués de la Romase à Astúrias. -- Insprzeczien del paisanaga gallago. - Partidas y gnerrijtas. - importantes servicios que hacen.-Reconquista de Vigo.-La division del Millo. -- Conducte de Romana en Astúrias. -- Suceses del Principado.-Vueiro Romana a Galicia huyendo de Ney y de Kellermana. -Entrevista de Soult y de Ney en Lugo: se dividea.-Accion del Puente de San Payo : Mortilo.—Retirada de Soult à Castilla.—Idem de Nay. Entre Ballesteros en Santander. Peligro que corres Se Smbarca.--Viene Romana kacia Astorga.--Portugal, Galicia y Astúrios tibros de francesos.—Castilla.—Guerrillas y guerrilleros cálabrea.—Cataluna.—Saint-Cyr y Rading.—Derrota del ejércita capapeñoj en Vella-Saint-Cyr en Barcelona.--Digno y patriético comportamiento de las autoridades civiles.--- Xuerte de Reding.--- Sucê-dela Coupigny.—Salida del 193 José à la Mancha, 3 su regreso à la córto.—Elizacion multar de España en junio de 1909. —Refealoges.

Victoriosas por todas partes las armas francesas á fines de 1808 y principios de 1809; prisioneros, desbechos ó muy quebrantados nuestros ejércitos; ocapadas y dominadas por los invasores las provincias del Norte, del Occidente y del Centro de la Península, subyugada alguna de las de Oriente y amenazadas las del Mediodía; instalado segunda vez el rey José en el trono y palacio real de Madrid, con mas solemnidad, y al parecer con mas solidez que la primera; creyeron muchos, y en otro país menos tenáz y menos perseverante que la España habrian creido todos, que la co-



rona de Sas. Fernando y el cetro de los. Borbones se habian asentado en la cabeza y pasado delinitivamente á las munos de le nueva dinastis de los Bonaparte. Así lo habrian podido juzgar tambien los que no conociendo á fondo el genio y el carácter español hubieran visto, como pueden verse todavía hoy, las columnas del Diario Oticial del gobierno, llenas cada dia de plácemes, de felicitaciones y de arengas dirigidas al monaren intruso por las diputaciones de las ciudades sometidas, por los ayuntamientos, por los prelados y cabildos catedrales, por las ordenes y comunidades religiosas y pot otras corporaciones eclesiásticas y civiles. Por desgracia hubo algo de flaqueza en estas sumisiones, flaquesa lája del error de considerar ya perdida la causa española; y así lo comprendió tambien la Junta Central, en el hecho de haber espedido un severo. decreto, especialmente contra los obispos que en tál debilidad habian cardo (b). Pere consuela al convenci-

(f) Real Decreto de 12 de horror é fadiguación. El catos me abril de 1800, contra los obleças admiration de que hublese algu-que abrazaron el partido de Na-

poleon.

El señor vice-presidente de la Junta suprensa Gubernativa del reino, me ha dirigido el real decreto siguiente.

«La guerra à que nos ba prevendo un enemigo insidioso y pérfido, que se mofa de le mas sugrado que hay entre los hombres, y que no conoce mas derecho de gentes, mas respetos à la humanidad que los impuisos de su juntaciable ambicion, no ha podido menos de excitar en todos los buenos esparholes el mayor

miento do que la mayor perte de aquellas folicitacionos y de aquellos actos de sum-son fueron exigidos y presidente por copressa dedenos imperiales y por deeroto del con gordenos, decentos y encularos, que ta-

considerar dos caltragos bechos por el tirano y sus satérites à meestre augusta religious, al venerable patire de los fistes, à maestres treuples unetes, à les Instituciones mas respetables y ruligiotas. No, no ara crestile que esvidados los mugidos del Señor de mutat profacaciones, de laulos escándalos, de constituyenen puneguistas de sus larcues autoprocessia de sus le iches allo-res; y ac valicara de au alto y anger de ministerio para calificar de justicia la perfidia, de piedad la dereligira, de clemanta la in-hamanidad, de lagatimo derecho La violencia, de generosidos ol getago do friential la devestaegan y generation of relative de Davis past, en merten de lan templos y perforante la entrate Especial Special Indicates In number to be separationed for queper persandle a ma- entetion to abiquelos de jurar obediescia à ma natoridad intruse y de incutentien como verdades elemas, esme fortena eron, elica, las acciones y atrockades mas inauditas, y que excitan la abomina-cion del cielo y de la tierra Esta en eues, una de las mo eses cobrund der publicas que la Juinte Sagargas fraternates the retain ne ve rin sent deler obligate s manifestar à tode le avece, someetando à la fax del musilo que tal ha side is conducts the algu-on paros obispos, que separa- s-se del cambos que las seguido s-se chos de sua bermanos, y mas adhecidos á los bienos y honores terressos de que jurceso despera-dorar al pir de li a al erro que galemajos de aquel canto subrigue

considere los ultragos bechos bevoes la producido de los des-por el tirano y sus satélites à gesciados tiempos en que se he nuestre augusta religious, al ve-merable podre de los fistos, à me han assalado à porfin on oce Instrumentos det Grane, pero Afrenter del coresut de les sepaholes of never y fidelished a serie gidme noberane, para prolonger les muies de la patria y aus papa auviterer la religion missa y dejarla ikollar por los mas sceri-legos handisos; y no pudicado la Junta Sturemo mirar sin el moyor horrer tan ascandalosos procedimientos, ni dejar impunes à las prelados, que permanecian de en sus diárests, nonpetas par los enemigos, haran favorecido con escritos y exhortaciones ph-bilicas sus periidos y alevones de-argulos, en micrabre del ray nuestre senor don Persondo VII., docreta le significate: 1. Les obises que directamen-

to beyon ubranado el particio del tirano seria reputados por ludig-nos del elevado ministerio que ejecces, y pur rous presuntes do

H. Serán ecupados sus temporatulades y embargados famediatamente cualesquiera bienes, dorechos y acciones que les gaste-

III. Si liegan à ser sprehendldus, teran al momento entregaden al tribunal de seguritan phblica, à fin de que les forme su cause, y promucio la sentencia esusultindada à S. II. para que determitie in ejecicina, procedi-dan les formatidanes establicaidat por el derecho canónico.

IV. Este decrete as publicari poro une lireire à nechie de tevieron la indiscrecion de insertar en las Gacetas mismes) à puebles y à personas que vivian bajo la opresion de las armas conquistadoras, y á quienes la desobediencia hubiera acarreado persecuciones y padecimientes graves (2).

El rey por su parte (y este no era nuevo ni co su carácter ni en su sistema), procuraba cuanto podia atraerse las voluntades de los españoles, empresa mas conforme à su buen deseo que à la disposicion en que los ánimos de estos se encontraban. Si los corazones no hubieran estado tan hondamente heridos y lacerados, algunas de sus providencias habrian sido bien recibidas, táles como las que se encaminaban á favorecer la agricultura y la industria, á quitar ó suprimir las trabas que impedian la circulación, el desarrollo y la mejora de ciertos artículos, á condenar la parte no gatisfecha de los tributos con que à la entrada de los franceses habian sido condenadas por via de castigo. algunas poblaciones, y à que no se impusieran contribuciones estraordinarias á las provincias sometidas. Pero estas medidas beneficiosas por su Indole, no chatante que no constituen sistema ni plan concerta-

Garay che que asissió a la función de (1) No por eso disculpamos tentro de los Caños del Peral.-ciertas comostraciones exageradas. Gaceta del 4 de febrero de 1900.

do de administracion, quedaban en su mayor parte sin efecto, ya por la cedicia de los mismos empleados de las provincias, ya por que las impedian ó neutralizaban los gefes y autoridades militares á quienes no conyenia su ejecucion.

Camplianse mejer las que no versaban sobre intereses, é las de pura organizacion y que habian de recibir su complemento en la capital, táles como la distribución que hizo de los negociados que habian de despacharse en cada ministerio, la creacion de juntas é tribunales contencioso-administrativos y otras semejantes (1).

Otras, por el contrario, bien fuesen aconsejadas por el emperador, que solia tacharle de blando, bien lo fuesen por los mismos ministros españoles, lejos de ser á proposito para captarse el aprecio de sus nuevos súbditos, lo eran para irritarlos y exasperarlos. Tal fué la creacion de una junta criminal extraordinaria (10 de febrero) para entender en las causas de los asesinos, ladrones, sediciosos, espareidores de alarmas, reclutadores en favor de los insurgentes, y los que tuvieran correspondencias con ellos, los cuales todos (decia el artículo 2.º del decreto) «convencidos que fuesen, ecriam condenados en el término de veinticuatro horas á la pena de horca, que se ejecutaria irremisiblemente y sin apelacion.» Y aquellos cuyo delito no se aprobase



<sup>(</sup>i) Gacetas de Madrid del 9 y 10 de enero.

del todo, serian enviados por el ministro de Policía general (art 3.") à los tribunales ordinarios para ser castigados con penas extraordinarias, segun la calidad de los casos y personas (1). Conforme con este decreto draconiano fué el Reglamente de Policia que al dia siguiente se publicó para la entrada, salida y circulacion de las personas por Madrid, del cual solo apuntarémos algunas disposiciones. - Ningun forastero (decia el cap. 1.") puede entrar en Madrid sino por las cin- co puertas principales de Toledo, Atocha, Alcaiá, Fuencarral y Segovia..... Habrá en cada una de las «cinco puertas , ademas de la guardia , un agente de policia de toda contianza, acompañado de otros tres é cuatro à sus érdenes: la guardia le prestará auxilio • en caso necesario.....—En cada uno de los portillos ó puertas menores babrá un cabo y un agente de po- licía para impedir la entrada por ellos de los foraste- ros, y se retirarán cuando se cierren las puertas.— ·El cabo de policia de cada una de las puertas princi- pales tendrá un libro encuadermado y foliado, en el que asiente todas las personas que entren en Madrid. con espresion del dia y hora. Los que entren firmarán estas partidas si saben escribir, y si no supieren, las tirmará el cabo de polícia con el agente mas anti- gué.—Tédes lés forasterés que estén en Madrid (de-cia el cap. 7.7) al tiempo de la publicación de este

<sup>(</sup>f) Gace ta del 17 de febrero.

reglamento deben presentarse personalmente, cualquiera que sea su clase y condicion, dentro del término de cuarenta y ocho horas, al comisario de policía del cuartel donde reside.—El comisario se informará de los motivos de su venida, y de la causa
de su residencia en Madrid, de su estado, ocupacion,
pueblo de su naturaleza y vecindad, y tomará una
razon de las principales señas personales.—Si los
motivos de estar en Madrid fuesen justos, les dará
una cédula, etc.—Ninguna persona (decia el 8.")
-puede andar por Madrid sin luz media hora despues de anochecido. La que anduviese sin ella puede ser detenida y examinada por los agentes de
policía, y si pareciese sospechosa, se la arrestará, etc.»

A vejaciones, arbitrariedades, y tiranías sin cuento daban ocasion tales disposiciones, de que, mas acaso que al rey y á los franceses, se culpó al ministro de la Policía don Pablo Arribas, al intendente general don Francisco Amoros, y á algunos jueces de la junta criminal extraordinaria.

Quiso tambien José, con el deseo de in españolezando su gobierno, formar regimientos de españoles. Fuese necesidad ó flaqueza, alistáronse en ellos varios oficiales y soldados: pero el desvio y el mal ojo con que el pueblo los miraba, el apodo de jurados que les puso, la reflexion luego y la natural tendencia á volver á las filas de los suyos, y las inatigaciones de los

Tono xxiv.

passanos y conocidos, hicieron que ni pudieran formarse nunca cuerpos completos, ni permanecieran en ellos les alietades sino basta que, repuestos, calzados y vestidos, encontraban ocasion de reincorporarse 🔞 las banderas nacionales. Contra los seductores de estos ejercia tambien su vigilancia la policía, y su severa accion la junta criminal.

Entretanto el gobierno español representado por la Junta Central, trasladada de Aranjuez é Sevilla, mas respetado y obedecido que el de la capital , el cual á duras penas lo era en los pueblos ocupados por las tropas francesas , organizábase tambien dando nueva forma à las juntas provinciales (1.º de enero, 1809). cambiando su primitiva denominación de Supremos por la de Superiores provinciales de observacion y defensa, limitando sus facultades à lo respectivo à contribuciones y donativos à alistamientos, armamentos y requisa de caballos , redociendo á menor mimero sus vocales y à mas modestos términos sus honores, y encomendándoles la seguridad y el apoyo de la Central (1).

<sup>4809</sup> por el que se regiamentan las stribuciones de las juntas provinciales.

vinciales.

Art. 1.º Las jontas provinciales que han tersido el titulo de
Supremas, y ene subsiterras las
de partido, únicas que debes subsistiz por ahora y basta la vuelta
de acesiro amado rey y señor
don Fernando VII, O basta la completa expulsion de los franceses no soberano pacional , deberán y seguridad del retoo , velarán llamente Justos superiores pro-

<sup>(1)</sup> Real decreto de enero de en mantener y fomentar el enta-209 por el que se reglamentan siasmo de los pueblos, activar a stribuciones de las juntas pro-los donativos y contribuir por to-dos los medias à la defensa de la patria, exterminio de los enemigos, segueidad y apoyo de la inn-la Central suprema gubernativa del reino.

<sup>2</sup>º Les juntes que se titubque quede constituido el gebier-

Mas, ó por prematuro, ó por no bien meditado, produjo el reglamento quejas, excisiones y contestaciones sérias con varias de aquellas corporaciones, y hubo que suspenderle, ó por la menos nunca tuvo complida ejecucion ni en todas las provincias ni en todas sus partes, si bien en lo general era reconocida la conveniencia de circunscribir las facultadas de las juntas. Disgustó mucho el artículo del reglamento en que se prohibia la libertad de imprenta, porque se esperaba otra cosa, especialmente Jespues de la muerte de Floridablanca; pero en este punto no adelantaba mas el gobierno de Madrid, que habia establecido tambien la prévia censura.

Parecíanse igualmente ¡cosa estraña! los dos gohiernos en otras providencias y en su manera de manejarse. El de Sevilla como el de Madrid enviaba sus

vinciales de observacion y defensa.

3.º Estarán sujetas inmediatamente à la Suprema del ceine, y las particulares de las ciudades y cabezas de partido, funican que deben quedar à las respectras superiores.

Vas superiores.

4.º Se abstendena en lo encosivo de los bonores y tratamiente que hayan mado en el dempo
en que han ejercido la plenitud
de la soberanta, y quedarà reducido en adelante el de la junta
en cuerpo si de escelencia.

7° Se abstendrán de todo otro este de jurisdiccion y especie de enteridad, conocimiento y administracion que no sea de jos com-

presdidos en los articulos de oste regimmento.

16. Las juntas subsistiran per abora con el mismo número de vocales sia reemplazarse eston por olingun título, basta que quedando reducidas cuando más al número de nueve individuos iscluse el presidente, ne causaso alguna vacante, en cayo caso proveera S. M. la conveniente. El número de individuos en las juntas de partido ó subalternas de las superiores douda las hubiere, únicamente será el de ciaco, al que deheran irse reduciendo no-gua vayso falando los que abora las componen.

Google

comisarios á las provincias para representar y robustecer su autoridad; pero no siendo en lo general los elegidos para esta mision ó los mas ilustrados ó los mas discretos, la debilitaban en algunas partes, y en otras la comprometian, como aconteció con el marqués de Villel en Cádiz, donde sus indiscreciones provocaron un alboroto popular, que dificilmente pudo ser sosegado, no sin tener que deplorar alguna victima, y en que él mismo estuvo á punto de serio, no siendo poca su fortuna de encontrar quien ocultándole le librara del furor de los amotinados.—Al modo que el gobierno de José estableció su ministerio de Policia y su junta criminal extraordinaria, así tambien la Junta Central tenia su tribunal de seguridad. pública, para inquirir, perseguir y castigar los delitos de infidencia; que aunque menos arbitrario que aquel, y sunque no revestido de tan determinado y duro sistema de penalidad, no por eso dejó de lanzar en ciertos casos fallos terribles y de prescribir ejecuciones sangrientas.

Mas victoriosamente que é las censures que sobre estos puntos se le hicieron, pudo contestar la Central a las que la suspicacia y malevolencia de algunos intentó hacerle sobre pureza en el manejo y distribucion de fondos. Cumplida fué la defensa y justificación que en esta materia hizo de sus actos (1). Sobre no ser ta-

<sup>(</sup>i) Pueden verse les documen— cion en el Manificato de la Junta, ses justificatives de su administra— seccion de Hacisoda.

chables, ni sospechosos siguiera sus individuos en este concepto, ni haber manejado por sí mismos los caudales, eran tan escasos los recursos, ocupada granparte del reino por el enemigo, y dislocado el órden administrativo en el resto de ella, que era de maravillar pudieran sufragarse los extraordinarios gastos que la situacion exigia, y levantarse tan numerosos erércitos, por mal asistidos que estuviesen. Y en verdad ni lo que se hizo habria sido posible, si à los diminutos productos de las rentas de las provincias libres no se hubieran agregado los del patriótico desprendimiento de los españoles, ó sea los donativos voluntarios, los socorros en metálico recibidos de Inglaterra, y los cuantiosos auxilios que nuestras Américas para sostener la causa de la metrópoli suministraron (f).

Porque una de las mayores y mas favorables novedades que en este tiempo ocurrieron fué haber resonado el grito de indignacion lanzado por España con motivo de la invasion francesa y de les ancesos de Bayona en todas las vastas posesiones españolas de allende los mares, y haberse difundido el mismo espíritu y pronunciádose con la misma decision y entusiasmo contra la dominacion estrangera, en España



<sup>(</sup>f) Las cantidades con que à la Central, los veinte millones nos socorrio logiatorm fueron:

on barras, y el resto en dinero,

velute millones de reales covis—Lo que vino de América ascendos à III juntas de Galicia. Astodio en todo el año 1809 à dosci :nrias y Sevilla, y veintium millones
tos ochenta y contro millones de
sencientes mil reales entregados reales.

nuestros hermanos de ambas Américas españolas, y cundido hasta las estensas y remotas, islas Filipinas y Marianas comprometiendose sucesivamente à ayudar con todo esfuerzo nuestra causa, y á no reconocer otro soberano que á Pernando VII. y á los legitimos descendientes de su dinastia. Regando el fervor escitado en las Antillas al estremo de recuperar para España la parte de la isla de Santo Domingo cedida á Francia por tratados anteriores. Este contimiente de adhesion à la causa de la metrópoli no fué de pura empatia, sino que se tradujo en aclos positivos, apresurándese á socorrerla con cuantiosos dones, no solo los españoles alit residentes, sino los oriundos de éstos nacidos en América. La Junta Central correspondió à estas demostraciones con el memorable decreto de 22 de enero de 1809 expedido en el palacio real del Alcazar de Sevilla; en que hacía la siguiente importantisima declaracion: «Considerando que los vas-•tos y preciosos dominios que España posee en las «Indias no son propiamente colonias ó factorias como ·los de otras neciones, sino una parte esencial ó inteegranto de la monarquia española; y deseando estre- char de un modo indisoluble los sagrados vinculos. «que unen à unos y à otros dominios, como así misemo corresponde á la heróica lealtad y patriotismo de eque acaban de dar tan decidida prueba à España.... se ha servido S. M. declarar, que los reinos, pro-vincias é islas que forman los referidos dominios,

\*deben tener repretentacion nacional é inmediata à se real persona, y constituir parte de la Junta Central gubernativa del reino por medio de sus correspondientes diputados. En cuya virtud prescribia à los vireinatos y capitanías generales de Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, Cuba. Puerto R.co., Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas, procediesen al nombramiento de sus respectivos representantes cerca de la Junta. Novedad grande, cuyas consecuencias nos irá diciendo la historia.

En cuanto á Inglaterra, si bien babia mostrado abiertas simpatías á nuestra causa, ayudándola como hemos visto con ejércitos y con subsidios, pacto formal de alianza entre ambas naciones no se babía hecho todavía. Realizóse esto el 9 de enero (1809), concluyéndose en Lóndres un tratado por el que la Gran Bretaña se comprometia á auxiliar á los españoles con todo su poder , y á no reconocer otro rey de España é Indias que Fernando VII. y sus legítimos herederos, ó al sucesor que la nacion española reconociese: obligándose la Junta Central á no ceder á Francia porcion alguna de su territorio en Europa ni en region alguna del mundo, y no pudiendo ambas partes contratantes hacer paz con aquella nacion sino de comun acuerdo. Conventase por un artículo adicional en dar mútuas franquicias al comercio de ambos estados , basta que las circunstancias permitiesen arreglar un tratado definitivo sobre la materia.



A peligro estuvo, sin embargo, de romperse á pocotiempo esta buena armonía entre las dos naciones, por la manera, à nuestro juicio poco discreta, con que el ingles sir Jorge Smith quiso llevar à cabo el proposito de su gobierno de guarnecer á Cadiz con tropas inglesas, con el fin, segun éste decia, de poner aquella plaza á cubierto de una invasioa francesa. Si Smith obró ó nó en conformidad con las instrucciones del ministerio británico pidiendo y baciendo venir de Lisboa tropas de su nación para ocupar á Cádoz, sin conocimiento de la Junta Central española, punto fué que andovo entouces envuelto en cierta oscuridad. A las reclamaciones y quejas de la Junta dió respuestas mas satisfactorias el ministro ingles Mr. Frere á nombre de su gobierno: mediaron no obstante largas contestaciones, basta que á consecuencia de una nota nutrida de juiciosas reflexiones , y tan atenta como entera y digna, que la Junta paso (1.º de marzo), se mandó retroceder las tropas inglesas, dándoles otro destino y terminando así un incidente que con menos mana manejado hubiera podido quebrar la reciente amistad de los dos pueblos.

Volviendo abora á las operaciones de la guerra que tan fatales nos habian sido en fines de 1808 y principios de 1809, conviene advertir que las tropas francesas que habia en España no bajaban de trescientos mil hombres, si bien en estado de combatir contaban solo doscientos mil, los soldados mejores del mun-

do (1). Y como Napoleon decia que todos los españoles que habia armados no estaban en estado de recistir á diez mil franceses, y como centaba con que la Inglaterra no se atroveria à trasportar nuevos ejércitos à la Península, con que Aragon se sometera despues de la rendicion de Zaragora, con la breve sumision de Cataluña, y con las instrucciones que tenia dadas para las

(8) Rate número es el que con-ma Thiorn en al libro XXXVI de la Historia del Imperio, all'adiendo: «Napoleon suponia que estos trescientes mil hombres, los cuahas no cress hubicaen disminutde tauto con la diseminacion, las Intigat y las enfermelados, serian pobrados, nun reducidos à dencientes mi), para subyugus sa Lipa-Un .—Du Casso, nin nugar sets otmeso, supone que la fuerza efec-Nya en actitud de entrar en accion no paraba de 165,46r hombres dis-tribuidos en los puntes y de la manera signiente.

Primer cuerpo 22,083 hombrus: material de artiferta, 40 piesas; guneral des gafe, mariecal Victor, duque de Ballana; panerales de division, Buffin Lagless, Villatte —Lasillia in Tuero

Segundo cuerpo: fuerza, 25 216 hembess arillieria, 56 cabones; general do gefe, mariscal Nault, duque de Dalmacia: generales de division, Merie, Mermet, Bonnet, Delaborde, Hendelm, Francouzzi. -Carlida

Tarcor emerge foarm 10,75% material de artiferia de piezas general au gefa, Junet, énque de Abrantes: generales de division. Grandjest, Masaier, Horist, Dedou.-Aragon.

Caarto Cuerpo: fuerta, 15,377 humbres: artilleria, 30 plesas ge-noral es gefa interine, marineal Jourdea: generales de divisios, Bo-

bestient, Level, Valoues.-Bedrid Quinto emergo fuerza, 17,853 hornhore artiferia 30 plezas: general en gefs, mariscal Mor-ller, duque do Treviso: generales de division, Suchet, Gazan.—Arti-

Serio emergio. fuerza , \$4,600 tembres: artilleria, 30 piama: general en gefa meriaral Noy, duque da Elchingun generales de division Marrigo-Matilles,

Detrollet.—Galich.

Séptimo cuerpo: fuerza, 41,386 hombres: general on gete, Gou-vion Saint-Cy: generales de sivi-vision, Pine, Souham, Chambran, Chabot, Leochi, Bukesme, Rellie, -Cateluna.

Reserva de exhalleria ga 10 997 generales de division, Lamite, Latier-Mashoorg Lo-Hermann, Mahaud, Laborataye,

Consundancia del merisco Duo sières, duque de latra fuersa. 14.636 hombres: de ellos, en Guipázzos, 5,790: en Alara, 676: en Vizenya, 1,700: en Castilla la Vio-ja, 1,611 en Arando, 644 en Be-ra, 644 en Valladotid, 1 801 en Zamora, 161 en Lena, 1,900: en Palencia 191

Gren parque de artifieris : te-tal de piezas, 2,579. De allas, 133 de exampaña: 775 de atio, 263 de practs, we marche \$53, hatalience delities de tran 118.

ocaquistas de Portugal y Andalucia, en su penemiento era asunto de alguma jornados el enseñorearse de los des remos %. Luego veremos hasta qué ponto desconoció al emperador el carácter, la energía el patriotiamo, y aobre todo la constancia del pueblo español. En medio de la inmones superioridad en número, inteligencia y disciplicas de las tropas francesas sobre las españolas, la situación del rey José en España. considerada militarmente no era nada lisonjera. A fuerza de repetir Napoleon que au hermano no ora militar, y de haber accetumbrado á los generales á obedecer y neguir las instrucciones y planes que él di-

gantreso de poter do las Momertas dat poy José.

He agai et p'an de Napoleon, tegus on historiadores franceses disejor to remailes — El marin al Marchand y Mathiest para aca-Marchaed y Mathiest para acahar de sabyagaria y protegor à
Scult en Paul gal — Estretatio
Vator, supred et en Essenou y
en Uclès, con he brinantes divisiones Vidate, Ruffia y Lapisse, y door regionientos de enhalieria, ejecutaria ou Extremadura y Andalucia zam marchanemejante à la de Boutt en Porsemejante à le de Soutt en Por-Bilius y Santander y propossio-tagal, y lungo que esse hullione names reformant ambulantes en de-antrade en Lieben, equil iria à 20 necessorie.

(4) No es un juido ane-dro este: destruir fan marsitse de Sevilla Inserie de patte de las litemerias y Ladz, ul la opostas resis es-et rey José. Lapisse que inbin quedado en Salamanen, iela & hatrie cui su gefe en Nersia, y de sili à Andalus a -El rey do-Soult, lurge que devasséra en se con las exterentes dinalouss. Galicia de un fatern de la per-garencion del specific ingles pass- de Valence, un desgrass de Miparación del sperito ingles pana-res à Portuga cor las i vivones Meris, Mercre Delaborde y Heu-dest, los drugcues de Lurge y Laboussare, y la caballeria liga-ta de francescal, soma sa dispor-to y se serueda a Listus cuya donquista debia herer ya tudo ol mos de mario. — Ney as queda-rio on Cabria com las divisiones Marchand y Marlanti tura des-Marchand y Marlanti tura des-lantes presentario, el cro-con-limitation de mario. farte ague reino, apouado por Morthier y avantario, al era con-temento per Cuenca à Valoncia. - Natur-I ye ireia ricion do con-quistar las platas faeries de Catelma - Y la parte Norte du Enpeña quedaria confieda à una porcion de cuerpos mandados por Le-Bermanti y Bonnet, que forma-rian las guarmiciones de Burpus, Visoria, Pumplona, San Schantan,

rectamente les comunicaba, cada general se creia superior al rey en lo perteneciente à la guerra, y aunque el rey fuese el gefe de los ejércitos, ó no se cumplian las órdenes que de él solo emanaban, ó si un general sufria un revés, procuraba justificarse con el
emperador, diciendo que se habia visto obligado á obedecer órdenes que él no aprobaba. De esta falta de
confianza y armonía entre el rey, el mayor general y
los mariscales, resultaban los inconvenientes que son
fáciles de comprender. A pesar de todo, la situación
de las fuerzas francesas flevaba inmensas ventajas en
principios de 1809 á las de los ejércitos españoles,
por mas que se hubiera procurado rehacerlos y reorganizarlos despues de los quebrantos y derrotas de la
segunda campaña.

Hablaremos primero de los del centro y Extremadura, que esan los que más habian de darse la mano.

Despues de la derrota de Uclés y de la retirada del duque del Infantado à las cercantas de Sierra-Morena, fué este gefe relevado del mando por la Junta, sustitu-yéndole el conde de Cartaojal, que con los restos de aquel ejército y con las tropas que se habian ido renmendo en la Carolina formó uno solo, que se denominó de la Mancha; y constaba de cerca de veinte mil hombres, de ellos tres mil ginetes bien equipados. Con mas de la mitad de esta fuerza se dispuso que el intrépido duque de Alburquerque hiciera una excar-

sion por la Mancha para distraer la del enemigo que iba à cargar sobre Extremadura. Cerca de la villa do Mora alcanzaron nuestros ginetes à quinientos dragones franceses, mandados por el general Dijon; embistiéronlos con brío (18 de febrero), acuchilláronlos, y cogeron de ellos ochenta, juntamente con el carrua ge del general. Con noticia de este golpe acudieron à aquella parte considerables fuerzas enemigas; en su virtud replegése Alburquerque à Consuegra, donde aquellas le buscaron, teniendo por prudente el general español retirarse à Manzanares. No corrian bien Alburquerque y Cartaojal, por diferencias de carácter, y tambien por celos, achaque por desgracia no raro entre generales españoles. Ambos llevaron en queja sus disonciones à la Junta Central.

Aunque la Junta prefirió y aprobó, como los proferia el ejército, los planes que proponia Alburquerque, en ellos mismos encontró el de Cartaojal medio para alejarle de su lado, encomendándole ir á reforzar el ejército de Extremadura con las dos cortas divisiones de Bassecourt y Echavarry, dándole apariencia de una importante y honrosa comision. No se lució despues de esta separación el de Cartaojal. Marchó el mismo con su ejército á los países que el de Alburquerque acababa de recorrer, situando primero su cuartel general en Ciudad Real. Pero hizo su correría por Yébenes y cercanías de Consuegra de tal modo, que á los tres dias tuvo que volver precipitadamente



al mismo punto (26 de febrero). Aun así no pudo evitar ser acometido el 27 por el general francés Sebastiani, que sin un gran esfuerzo envolvió y desordenó sus columnas, rechazándolas sucesivamente de Ciudad-Real, el Viro, y Santa Cruz de Mudela, y apodorándose de muchos prisioneros y de algunos cañones. Las reliquias de nuestro e,ército se abrigaron en Despeñaperros, fijándose el cuartel general en Santa Elena. En Santa Cruz se quedaron los franceses, aguardando noticias de Extremadura.

En esta provincia dejamos al general Cuesta recogiendo dispersos, restableciendo la disciplina, lastimosa y escandalosamente relajada desde el asesinato del general Sanjuan en Talavera, y reorganizando, en fin, aquel ejército. Mas á propósito para esto que para dirigir operaciones y para dar combates el general Cuesta, habia conseguido con la dureza de su carácter aterrar à los desmandados y discolos, disciplinarlos, y reugir à fin de enero un cuerpo de tropas respetable, al menos por su número, con el cual desalejó los franceses de las cercauías de Almaréz, situándose él en Jaraicejo y Deleitosa. Para contener á aquellos hizo destruiz á fuerza de trabajo uno de los dos magníficos ojos del famoso puente de Almaráz, obra maravillosa de arte: acto digno de ser lamentado como destrucción de una grandeza artística, é infructuoso como precaucion militar, segun vamos á ver (1).

(I) Este famoso puente esta- ha tan sólidamente construida,



Convenia à los franceses marchar sobre Extremadura, no solo porque la permanencia de un cuerpo de ejército español sobre el Tajo alentaba ha partidas de insurrectos y fomentaba el espíritu de sedicion hasta las puertas de Madrid, sino porque se calculaba que el mariacal Soult estaria ya en Portugal segun las instrucciones imperiales, y convenia darle la mano por Extremadura. Recibió, pues, el mariscal Victor órdon de atacar à Cuesta y avanzar hasta Mérida. En su virtud el duque de Bellune se puso en marcha con el primer cuerpo, compuesto de 22,000 hombres: él se situó en el pueblo de Almaráz, para activar la construccion de un puente de barcas que supliera al destruido por los españoles; pero antes que aquel se habilitase (en lo cual andavo, sobre lente, poco entendido el mariacal, si bemos de creez à historiadores de su nacion), 14,000 hombres de los suyos pasaron. el Tajo por Talavera y por el puente del Arzobispo; los cuales dirigióndose à Mesas de Ibor, Freenc-

paro del rio con puentes de bal- el todo de la obra contó teres de sas. Aquellos perjuicios duraron dos milloses de reales.

por mas de 30 años, porque sa

que para cortario no habiendo aurido efecto les hernillos, fut menester descarrarle à pico y barreno, cuya operacion se hiza con la poca precaucion que al destrabarse los siliares cayeron y se ahogaron verste y sels trabalistos con el ingeniero que los dirigia. Perjuícios grandes causó esta destrucción à las comunications y trabalista destrucción de la padre Joaquin la padre Joaquin la destrucción de la padre Joaquin la p elones y trático de Extremadura, à cabo con el éxito mas felis y y à les operaciones militares mis- con general admiracion y apiauso. mas, teniendo que proveerse a: Concluyõse el arco nuevo en 1845:

doso y otros puntos que ocupaban los españoles, los hicieron irse retirando sucesivamente á Deleitosa, al puerto de Miravete, á Trujillo, donde entraron el 19 de marzo, y de allí á Santa Cruz del Puerto y Medellin. Cerca de Misjadas, un escuadron francés del 10.º regimiento de cazadores, perteneciente á la division Lasalle, habia avanzado imprudentemente, cargáronle dos regimientos nuestros, el del Infanto y el de dragones de Almansa (21 de marzo), y le acuchillaron casi entero.

Aunque aficionado Cuesta á dar batallas, esquivó presentarla hasta que se incorporase la division que de la Mancha llevaba el duque de Alburguerque. Habiéndose esto verificado en la tarde del 27 (marzo), en la mañana del 28 ofreció el combate, desplegando su ejercito, en número de 22.000 hombres, en la espaciosa llanura que se abre cerca de la villa de Medellin (notable por ser la patria de Hernan-Cortés), formando una línea en media luna de una legua de largo, y sin ninguna reserva. Mandaban la izquierda, compuesta de la vanguardia y primera division, don Juan Henestrosa y el duque del Parque: el centro el general Trias con la segunda division; la derecha junto al Guadiana, el teniente general don Francisco Eguía, con la tercera division del marqués de Portago, y la recien llegada de Alburquerque. Cuesta se colocó en una altura de la izquierda con casi toda la cabelleria. A las once de la mañana se presentaron los franceses



pasando el Guadiana por el puente de Medellin: sul fuerza ascendia à 18.000 infantes y cerca de 3.000 caballos: general en gefe, mariscal Victor; de division, Lasalle, Latour-Maubourg, Villatte y Ruffin.

La acción en un principio y por espacio de algunas horas, no solo fué admirablemente sostenida por los españoles, sino que casi en todos los lados iban haciendo al enemigo perder terreno: «con intrepidéz y con audacia, dicen sus mismas historias y decian sus mismos partes, combatieron los españoles aquel dia. Tál confianza tenian ya en la victoria, que los unos amenazan con no hacer prisioneros, los otros blasonaban de que el sepulcro de los franceses iban à ser los campos de Medellin. Un incidente desgraciado cambió de todo punto la fortuna que iba guiando nuestra causa. Al tiempo que el ala izquierda se hallaba proxima á tomar una batería enemiga de diez piezas, dos regimientos de caballería y dos escuadrones de cazadores, cargados por los dragones de Latour-Maubourg volvieron grupas, huyendo vergonzosamente al galepe y atropellándolo y desordenándolo todo, incluso al mismo general Cuesta, que queriendo contener el desórden fué derribado del caballo, en el cual, à pesar de sus años y de estar herido en un pié, pudo volver á montar, no sin gran riesgo de quedar en poder de los enemigos. Rota la izquierda, lo fué tambien al poco tiempo el centro, desapareciendo, dice un escritor español, como hilera de naipes, la forma-

cion de auestra dilatada y endeble línea. Sostúvose todavía algun tiempo el valeroso Alburquerque, mas tambien se desarregió atropellado por los dispersos; y desde entonces todo el ejército se convirtió en bandadas de ingitivos. Los franceses vengaron con furor las amenazas de los nuestros. «Durante mucho tiempo, dice el mismo escritor, nuestro compatricio, los huesos de los que alli perecieron se percibian y blanques- ban contrastando su color macilento en tan hermoso. ·llano con el verde y suavizadas flores de la primayera. Acaso no bajó de 12,000 hombres nuestra pérdida en la desgraciada jornada de Medellin (1).

Sin embargo, la Junta Central decretó premios y recompensas para los que se habian conducido bien en la batalla, y otorgó mercedes á las viudas y huérfanos de los que habian muerto en ella. En esto procedió la Junta con justicia, porque la mayoría del ejército se batió con arrojo y denuedo. Mas estraño pareció verla premiar tambien al general derrotado, elevándole á la dignidad de capitan general, y poniendo á sus órdenes el ejército de la Mancha, depuesto el de Cartaojal de au mando por el desórden de la accion de Ciudad-Real. No fué sin duda una razon de justicia la que movió á la Junta á premiar de aguel modo á

(f) En 19,000 la calculaban evidentemente emgerado: 1,860 prisioneros fueron entregados al comandante Regneria en Talaveras los; y hay quien eleva el número esto es lo exacto.

Tomo axiv.

10

don Gregorio de la Cuesta, á cuya falta en la disposision de la batalla mas que à la fuga de algunos escuadrones se atribuyó tan fatal derrota, y que habiendo podido hacer de Medellín otro Bailen, hizo una segunda edicion de la jornada de Rioseco. Fué cálculo político el que en esto guió à la Central, porque perdido el ejército de la Mancha, y no quedando para su inmediata defensa sino el de Extremadura, quiso alentar á los amigos dándoles ejemplo de conflanza, demostrar á los enemigos que la causa nacional no había sucumbido en los campos de Medellin, y dar á todos un testimonio de que sabia hacerse superior à los reveses, y conflaba en la constancia y en el patriotismo de la nacion. Cuesta con el resto de su gente se retiró á Monasterio, en la sierra que separa à Extremadura de Andalucia. Victor se quedó entre el Guadiána y el Tajo, esperando noticias de las operaciones de Portugal.

Pareció al rey José que las dos derrotas do Ciudad-Real y Medellin le deparaban ocasion oportuna para tantear a la Central con la propuesta de un acomodamiento que pusiera término à los males que ya sufrian las provincias por él ocupadas, y que sufririan las que en adelante habria de subyugar. Con esta mision partió de Madrid el magistrado don Joaquin María Sotelo, que desde Mérida y por medio del general Cuesta dirigió à la Junta un pliego en este sentido. Por conducto del mismo general le respondio la Junta, que estaba dispuesta á oirle, con anuencia de nuestros aliados, siempre que lievara poderes hastantes para tratar de la restitución à Espata de su amado rey Fernando, y que inmediatamente evacueran las tropas francesas todo el terrritorio espatol. Y como Sotelo insistiese, aunque en términos moderados, la Junta le hizo entender que aquella era la última contestación, en tanto que José no aceptase lisa y ilanamente la condición indicada. Compréndese fácilmente que aquella negociación, encerrada en estos limites, no podía pasar adelante (abril, 1809).

Igual o parecida tentativa hizo el general Sebastiani que mandaba en la Mancha, si bien éste se dirigió particularmente al ilustre individuo de la Junta don Gaspar Melchor de Jovellanos. «La reputacion de que gozais en Europa, le decia, vuestras ideas li--berales, vuestro amor por la patria, el deseo que -manifestais de verla feliz, deben haceros abandonar un partido que solo combate por la Inquisicion, por mantener las preocupaciones, por el interés de algu-«nos grandes de España, y por los de la Inglaterra. Prolongar esta lucha es querer aumentar las desgra- cias de la España. Un hombre cual vos, conocido por -su carácter y sus talentos, debe conocer que la Eq- paña puede esperar el resultado mas feliz de la su-·mision à un rey justo é ilustrado.... etc. » Y le pintaba con los colores mas halagüeños los bienes de una libertad constitucional bajo un gobierno monárquico.

La respuesta de Jovellanos (24 de abril) fué tan firme, tan digna, tan elocuente como era de esperar de su reconocida ilustración y de su acendrado patriotismo. -sigo la santa y justa causa que s gue mi patria, que «unánimemente adoptamos los que recibimos de su •mano el augusto encargo de defenderla y regirla, y que todos habemos jurado seguir y sostener á costa «de questras vidas. No lidiamos, como pretendeis, «por la Inquisicion, ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de los grandes de España. Lidiamos por los preciosos derechos de nuestro rey, nuestra «religion, nuestra constitucion y nuestra independencua...... Acaso no pasará mucho tiempo sin que la •Francia y la Europa entera reconozcan que la misma nacion que sabe sostener con tanto valor y cons-«tancia la causa de su rey y su libertad, contra una -agresion tanto mas injusta, cuanto menos debia es-«perarla de los que se decian sus primeros amigos, tiene bastante celo, firmeza y sabiduria para corregir. «los abusos que le condujeron insensiblemente á la •horrorosa suerte que le preparaban.... El resto y la conclusion correspondian á la muestra que damos de este notable documento, y los sentimientos que en él se vertian fueron (ccunda semilla que dió saludables frutos en la nacion.

Dejamos indicado que ael Sebastiani como Víctor se habian detenido despues de sus triunfes esperando noticias de Portugal, para moverse à arreglat sus operaciones en combinacion con las del ejército de Soult, á quien el emperador habia encomendado la reconquista de aquel reino. Pero Soult en su marcha y empresa habia tropezado con multirad de impensados obstáculos. Despues de malogradas algunas tentativas para cruzar el Miño, ya por falta de barcas, ya por la vigilancia de los portugueses, resolvió hacer la invasion por la provincia de Orense. Mas los paisanos de aquella provincia, alentados por algunos destacamentos del marqués de la Romana, y no obstante la reciente derrota de la Comiña, habíanse levantado en defensa de la patria, y acaudillados, ya por jóvenes de las principales familias del país, ya por eclesiásticos fogosos, ya por los mismos encargados de la administracion de justicia (1. ocupando las montañas. valles, riscos y desfiladeros que cruzan aquel reino, opusieron porfiado y temible estorbo á la marcha del mariscal francés. Desde Mourentan hasta Rivadavia y Orense fué un combate continuado, porque en cada garganta, en cada cumbre, en cada caserio, en cada paso difícil tenia que pelear con bandadas de insurrectos: el caracol resonaba por todas aquellas montañas, que iban quedando regadas con sangre; muchos paisanes murieron, pero murieron tambien muchos



<sup>(1)</sup> Taxes como los bijos de la y otros caudillos que sucesivamenlinstre casa de Queroga, el aball to fueron saliendo. de Couto, el juez de Caposlada,

franceses; perdiéronseles muchos caballos, y de la artillería solo pudo lievar Soult 22 piezas; teniendo que dejar en Tuy las 36 restantes y de mayor calibre.

Con tales estorbos, cuando Napoleon suponía ya al duque de Dalmacia en Lisboa, aun no habia podido salir de Galicia. Al fin penetró en Portugal dirigiéndose á Chaves, cuya mal guarnecida plaza tomó sin resistencia (13 de marzo), encontrando en ella cincuenta viejos y mai servidos cañones. Allí comenzó 🛦 derse el título de Gobernador general de Portugal. En la marcha á Braga conoció que tenia todo el pueblo. portugués por enemigo como en Galicia. El general Freire que le esperaba cerca de la ciudad con diez y seis mil hombres, como hiciese ademan de retirarse. fué arrestado por los paisanos y bárbaramente asesinado. El baron Dèben que le sucedió tuvo que dar siquiera un simulacro de batalla, pero arrollado por los franceses, en cuyo poder quedó la artillería, la ciudad de Braga pasó tambien al de las tropas de Soult (20 de marzo). El deseo de venganza hizo á los portugueses implacables y feroces: los franceses que caian en sus manos eran de seguro sacrificados, mutilados comunmente con refinada crueldad. Las provincias de Tras-os-Montes y Entre-Duero y Miño se alzaron en armas: delante de Oporto, la segunda ciudad del reino por su poblacion, su riqueza y su importancia mercantil, se formó un campamento atrincherado, donde

se reunieron numerosas fuerzas de línea, de milicias y de paisanos; mandábalas el obispo de aquella ciudad: esperábase el desembarco de un nuevo ejército inglés.

El 27, despues de algunos encuentros y dificultades en su marcha, se presentó Soult delante de Oporte, y se empeñó el fuego en toda la línea. En vano envió el mariscal francés un parlamentario al obispo: en vano envió otro á los generales portugueses y á los magistrados del pueblo : el 29 lanzó simultáneamente su ejército en tres columnas sobre toda la línea, que mal defendida fué prouto deshecha : el general Delaborde penetró á viva fuerra en la ciudad, acuchillando cuanto se le presento delante: sobre un puente de barcas cargó tanto número de fugitivos, que bundiéndose con el peso se ahogaron los más, siendo los restantes hárbaramente ametrallados: varios regimientos, perseguidos por el general Merie, prefirieron la muerte arrojándose al Duero à rendir las armae: unos doscientos soldados del obispo se encerraron en la catedral, donde se defendieron basta no quedar uno con vida. El general Foy, que habia caido prisionero, sué libertado. Todo fué horror en aquella desgraciada poblacion: los dras antes de la batalla el paisanage habia arrastrado por las calles y mutilado horriblemente el cadáver del general Oliveira, dando con tales excesos ocasion á los franceses para entregar la ciudad á todos los horrores de la guerra y de una plaza tomada por



asalto. La pérdida de los portugueses en la accion de Oporto fué espantosa; hízola aubir el mariscal Soult en aus partes á diez y ocho mil muertos, sin comprender los ahogados: apenas pasaron de doscientos los prisioneros: cogiéronles veinte banderas y ciento noventa y siete cañones.

Hizose notable la estancia de Soult en Oporto, na ciertamente por sus progresos en aquel reino, sino por su conducta en aquella ciudad. Pues mientras sus tropas hacian excursiones, marchas y tentativas sobre Coimbra, sobre Peñañel, sobre Amarante y otros puntos, sin resultado las mas veces, y teniendo que sos tener combates diarios, ya con el general Silveira, ya con los paisanos insurrectos, él, encerrado en Oporto, sin comunicacion ni con Victor que se ballaba en Extremadura, ni con Lapisse que le habia de dar la mano por la parte de Salamanca, se esferzeba con estudiado esmero en bacerse grato á los portugueses , siguiendo una conducta opuesta é la de los generales que le habian precedido en aquel reino. El título de gobernador general de Portugal, que se aplicó desde su entrada en ól, hizo ya sospechar si en aquella conducta iria envuelta alguna mira de personal interés. A poco tiempo de esto , doce principales ciudadanes do Oporto, supúsose que por sugestion suya, en una felicitacion que dirigieron al emperador le auplicaban cumpliera el artículo del tratado de Fontainebleau, en que se estipulaba que Oporto y su provincio

formarian un estado independiente con el título de Lusitaria septentrional. De aqui á pedir la soberanía de aquel estado para el duque de Dalmacia no había mas que un paso; y su gefe de estado mayor excitaba à los generales à apoyar el persamiento de los de la ciudad. Algunos creveron ver en esta conducta un acto de traicion; otros, tomándolo menos por lo sério, le ridiculizaban dándole en las conversaciones privados el titulo de Nicolds I, lo cual no favorecia nada ni à la disciplina del ejército, ni al prestigio del general en las circunstacias en que le era mas necegario (1).

Otro curioso episodio de la estancia de Soult en Oporto fué haberse descubierto la sociedad secreta llamada de los Filadelfos, que tenia por objeto destronar la familia imperial y restablecer en Francia la república. Este plan, en que parece entraban varios generales franceses de los de mayor reputacion y que tenia ramificaciones en el ejército mismo de Soult, fué descubierto por delacion de un oficial general à quien se habia confiado el ayudante mayor d'Argenton, que era el que babia ido á Lisboa á entenderse y concertarse para ello con los generales ingleses Wellesley y Boresford. D'Argenton

(f) Memorius de Jourdau.— cacribió mus adelante una carta Thiera reflere este suceso con à Souit en que le decia haberse gran prolifided en el tomo XI. de betho reo de Leta Magestad, pesa Historia del Imperio.—Do Casco de le trata mus suciatamente.— aconsejó à Souit que quemira Napoleon, à caya noticia liegó, aquella carta.



fué arrestado, formósele proceso, y se le envió á Francia (\*). Soult se tranquilizó habiendo visto que el espíritu general de sus tropas sobre este particular era bueno.

Mas en tanto que el duque de Dalmacia permanecia inmóvil en Oporto, por una parte se babia insurreccionado toda la Gelicia, por otra el gobierno inglés envió un nuevo ejército à Portugal al mando de sir Arturo Wellesley, que desembarcó el 22 de abril en Lisboa y llegó el 2 de mayo á Combra. De modo que habiendo quedado en Portugal despues de la acción de la Coruña un corto ejército inglés mandado por el general Caradock, la inaccion de Soult y sus descabellados planes dieron lagar á que se aumentara hasta 50.000 hombres, y á que se reorganizáran y obráran en combinacion con los ingleses las tropas portuguesas. Dióse el mando superior de todas á Wellesley, el antiguo vencedor de Vimeiro. El plan del general inglés fué avanzar rápidamente para ver de envolver à Soult y obligarle ó à rendirse o à emprender una retirada que había de ser desastrosa. El 10 y el 11 (mayo) hubo ya dos combates 4 las inmediaciones de Oporto, en que la vanguardia francesa se vió forzada á repasar el Duero. Soult, que habia pensado retirarse sobre la provincia de Tras-os-Montes, crevó todavía poder permanecer el 12 en Oporto. Pero



<sup>(</sup>i) Durante su arreste, logró gido otra vez fué fusilado. on una ocasios fugarse, pero co-

Wellesley concibió una operacion tan atrevida, como fué luego hábil y felixmente ejecutada, á saber, la de que el general Murray con un pequeño cuerpo franquease el Duero por Avintos. Efectad Murray este arriesgado paso en cierto número de botes sin ser notado, y tan diestramente, que cuando en la mañana del 12 se anunció à Soult que los enemigos habian pasado el Duero, nadie daba crédito á la noticia, hasta que el general Foy subiendo á una eminencia certificó haberlo visto por sua proplos ojos. Pónese entonces todo el ejército francés apresuradamente sobre las armas; salen algunos cuerpos á detener al enemigo; empéñase un vivo combate en que quedan prisioneros, de una parte los generales franceses Delaborde y Foy (aurique éste fué rescatado), de la otra lord Payet: pero los ingleses vencen, se apoderan de varios cañones, y avantan y penetran en Oporto, de donde sale precipitadamente Soult con au ejército (1).

De los dos caminos que le quedahan para retirarse, el de Amarante, que él hubiera preferido, no se le pudo preservar el general Loison, perseguido por los



<sup>\*</sup>del mariscal Soult mas que extraccés en Oporto (dica un hisnicriador de aquella nacion), en
ricriador de aquella nacion), en
ricriador de aquella nacion), en
ritan raro, que si se buscira su
resplicación en el descubrimiento del complot de que hemos
habitado totes, se desprenderian conaccuencias diagustosas,
la negligencia de los oficiales
rencargados de observar el Duerico es imperdonable, la conducta

generales ingleses Beresford y Wilson, y por el portugués Silveira. Tuvo pues que optar por el único que le quedaba, retrocediendo por Braga y Chaves. Pero impracticable para ruedas, tuvo que hacer el duro sacrificio de inutilizar y abandonar toda la artillería y todos los carruages, metiéndose por intrincados laberintos de hosques, riscos y estrechas fragosidades, marchando á veces á la desfilada, pues habia sendas en que apenas cabian dos personas de fondo, luchando con las partidas de paisanos que defendian los estrechos, seguido de cerca por Wellesley, sufriendo las lluvias, precipitándose á veces hombres y caballos por los derrumbaderos, siendo los que se rezagaban asesinados por los paisanos, así como los franceses quemaban los pueblos por donde iban transitando, abandonados por sus moradores. De esta manera, y pasando Soult los mismos ó mayores trabajos que hacia poco tiempo habia hecho pasar al inglés Moore cuando le fué persiguiendo de Astorga á la Coruña, llegó el 19 de mayo á Orense, desde donde se trasladó á Lugo para ponerso en combinacion con Ney. Así regresó el que habia ido á Portugal con infulas de hacer él solo la reconquista de aquel reino, de que se tituló gobernador general, y en cuya corona sonó al gunos dias Su retirada, sin embargo, fué de un capiun de corazon. Veamos ahora lo que en el intermedio de su malograda empresa habia acontecido en Galicia y Astúrias.

Habiendo quedado el mariscal Ney para dominar la Galicia en tanto que Soult hacia su espedicion á Portugal, el marqués de la Romana, despues de haber sido batido en Verin , determinó ganar otra vez las fronteras de Castilla. Uniósele en Luvian el general Mahy que mandaba la retaguardia, y se habia dirigido à las Portillas, gargantes que parten término entre las dos provincias (marzo, 1809). Allí se determinó encaminarse à Astórias con objeto de soplar el fuego de la insurreccion en el Principado. Pusiéronse en marcha hácia las escabrosas montañas de la Cabrera : y despues de unas jornadas penosas apareciéronse con sorpresa de todos en Ponferrada del Vierzo. En una ermita inmediata à la poblacion encontraron un cañon de á doce con su cureña y sus balas correspond entes. acaso abandonado en la retirada de Moore. Sugarióles este hallazgo la idea de acometer à Villafranca, tres leguas distante de la carretera y à la entrada de Galicia, donde habia mil franceses de guarnicion. Sorprendidos éstos con la aparicion inopinada de tropas españolas y al ver un cañon de grueso calibre, refugiáronse al fuerte palacio de los marqueses que toman el título de aquella villa. Atacados allí é intimados por los españoles, que ellos sreian en mayor número, entregáronse abriéndoles la puerta, y dándose por prisioneros (17 de marzo). Avergenzabansa después de haberse rendido á tan poca y tan mal apañada gente. Este becho de armas que llegó abultado



á Galicia, alentó à los patriotas de aquel reino, en el cual hormigueahan ya, y hervian, digámoslo así, las partidas de paisanos armados, llamadas guervillas, capitaneadas umas por naturales del país, otras por oficiales enviados al efecto, ya por el mismo marqués de la Romana, ya por la Junta Central, de lo cual es preciso dar cuenta antes de pasar à lo de Astúrias.

Indicamos ya atrás que desde la salida de Soult de Galicia había cundido grandemente la insurreccion en el paisanage gallego. En efecto, en las feligresías de las provincias y comarcas de Tuy, Orense, Santiago, Luge y otras, apenas hubo hombre capaz de manejar una escopeta, un trabuco, una hoz ó una espada que no cornera á alistarse y formar grupo en aquellas partidas que se levantaban en derredor de los patriotas mas ardientes y de mas influencia en el país, cuyos improvisados caudillos eran, ya un particular acomodado, ya un juez, ya un eclesiástico, ya un alcalde, ya un labrador, ya un estudiante, distinguiéndose entre ellos desde el principio los abades de Couto y Valladares, el alcalde Seone de Tuy, los particulares Quiroga, Tenreiro, Márquez, Cordido, los estudiantes Martinez, y otros que se pudieran enumerar. A fomentarias y organizarias destinó Romana los capitanes Colombo y Gonzalez, nombrado este último Cachamuiña, del pueblo de su natoraleza ; y la Junta Central envió al teniente coronel García del Barrio y al alférez don Pablo Morillo. Molestaban estas partidas á los

franceses en todas direcciones, y engrosándose llegaron á formar hasta regimientos y acometer empresas ya sérias, como fueron los sitios de Vigo y de Tuy.

Gnarnecian la primera de estas ciudades mil trescientes franceses. Propusiéronse cercarlas, hasta reconquistarlas, varias partidas de voluntarios, á los cuales se agregó el alférez don Pablo Monlio, que estando al frente de la plaza tuvo que acudir al puente de San. Payo, por donde amenazaba pasar una columna francesa: aseguró Morillo la defensa del puente con cinco cañones que se pudo proporcionar, y volvió al sitio de Vigo llevando en su compañía trescientos hombres de los que mandaba Cachamuiña y Colombo. Muy estrechada la ciudad é intimada su rendicion por el abadde Valladares, y repugnando el comundante francés pasar por la verguenza de capitular con simples paísanos, acordóse, atendidas las prendas militares de Morillo y su procedencia, elevarle al grado de coronel. El nuevo gefe de los sitiadores intimo sin tardanza y en términas fuertes la rendicion (27 de marzo): accedió entonces el comandante francés à entreger la plaza al caudillo militar, á condicion de salir la tropa con los honores de la guerra y de que seria llevada prisionera á Inglaterra en buques ingleses. Mas como tardára en ratificar este ajuste mas horas de las convenidas, amostazáronse los españoles, acercáronse á los muros y comenzaron à derribar à hachazos la puerta de Gamboo. manejando el hacha con su propia mano el terrible



Cachamuiña. Recibióse entonces la ratificacion, y entregáronse á Morillo (28 de marzo) cuarenta y seis oficiales y mil descientos trece soldados prisioneros. Una columna francesa que vania de Tuy en socorro de los sitiados fué acometida y deshecha, con muerte de muchos y dejando en poder de los nuestros setenta y dos hombres. Mucho y con razon se celebro en Galicia y en toda España la reconquista de Vigo hecha casi solo por paisanos, y sin un solo ingeniero, ni una sola preza de artillería.

No tuvo tan faliz remate el bloqueo de Tay (donde Soult pera entrar en Portugal habia dejado guarnicion con parte de la artillería y los enfermos), puesto tambien por el paisanage, y principalmente por el abad de Couto, al cual acudieron despues de la rendicion de Vigo Morillo, Tenreiro, Cachammiña y otros, y por etro lado el capitan Barrio, nombrado comandante general por la junta de Lobera. Por desgracia tal concurrencia de caudillos solo sirvio para escitar entre ellos celos, piques y rencillas. Gobernaba la plaza el general La-Martiniere, que en una salida se apoderó de cuatro piezas de los nuestros: socorriéronla tropas francesas por la parte de Santiago, y Soult desde Oporto envió tambien una columna al mando del general Heudelet; con lo cual los españoles levantaron el cerco, si bien no creyéndose alla seguro La-Martiniere en el momento, que se retiraran sus auxiliares, recogió artillería y vitualias, desam-



paró la ciudad (16 de abril), y pasó á incorporarse en Valenza de Miño á la columna de Heudelet que había de regresar á Oporto.

Dedicáronse entoncea los caudillos de Galicia á levantar mas gente y à organizar la que existia, formando de toda ella la que se denominó division del Miño. Incorporósele una partida que andaba por tierra de Salamanca, capitaneada por don José Maria Vagquez, titulado el Salamanquino. Y todas estas fuerzas vino luego à mandarlas y dirigirlas don Martin de la Carrera, uno de los gefes de la Romana, que se habia quedado en la Puebla de Sanabria recogiendo dispersos. Llegó, pues, á reupir Carrera un cuerpo de 16,000 hombres, con algunos caballos y nueve piezas de artillería. No tardó Carrera en derrotar, dirigiéndose á Santiego, al general Maucune que con 3,000 hombres le habia salido al encuentro: metiéronse los nuestros de rebato en la ciudad (23 de mayo), siendo el primero que penetró don Pablo Morallo. Alií encontraron un depósito de fusiles, vestuarios, y cuarenta y una arrobas de plata labrada recogida por los franceses de los templos

Sigamos ahora al marqués de la Romana à quien dejamos marchaudo à Astúrias, y en cuyo principado entró poco despues del triuefo de Villafranca del Vierzo. La junta de Astúrias se había señalado por sus vigorosas y energicas providencias, así de defensa y armamento como de administración, y que por lo

Tomo xxiv. 11



mismo, si bien eficaces para su patriótico objeto, hahian descontentado y resentido á muchas clases, esperialmente las privilegiadas, no habituadas como las otras à contribuir al procomunal. Tales eran, la de obligar á tomar las armas á todos los que pudieran llevarias, sin excepción, inclusos los donados y legos de los conventos: la de una derrama extraordinaria en toda la provincia, y otras imposiciones á los capitalistas y bacendados: la rebeja de sueldos á los empleados, y la de mandar poner à su disposicion los fandos de las iglesias, por si las necesidades de la guerra obligasen à echar mano de ellos. En punto à medidas militares, habia formado dos pequeños ejércitos para defender las dos entradas laterales de la provincia. El de la parte oriental, mas de cerca amenazada por los franceses, púsole à cargo de don Francisco Ballesteros, que de capitan retirado y visitador de tabacos habia sido elevado, en aquella época de improvisacion de ascensos, á mariscal de campo, pero que hizo, así entonces como después, servicios importantes á la patria, y descubrió y desarrolló prendas militares no comunes, y abora defendió bien las orillas del Deva, sacando ventajas sobre los franceses que ocupaban aquella linea y penetrando hasta San Vicente de la Barquera.

Bastante menos acertado fué el nombramiento del general don José Worster para la guarda de la entrada oriental, ó sea las orillas del Eo. Aturdido y presuntuoso este general, hizo, con los 7,000 hombres que mandaba, una incursion en Galicia, de que, sobre haberse señalado sus tropas en Rivadeo con desérdenes y excesos brutales, sobre haber dejado malamente á los franceses retirarse de Mondoñedo donde pudo sorprenderlos, dejóse poco despues sorprender él mismo en aquella ciudad por el general Maurice-Mathieu, que le derrotó y dispersó penetrando tras él en Astúrias, y habríase visto en gran riesgo el Principado sin la eficacis y actividad de don Manuel Acebedo, hermano del malogrado general, en recoger y rehacer la desbandada division; con lo cual, y con la noticia de haber entrado en Astúrias el de la Romana, retrocedió el francés à Galicia y á sus antiguas posiciones.

En tál estado llegó el marqués de la Romana A Oviedo. Salieronle à recibir los agraviados y descontentos de las providencias de la junta, de los cuales tuvo la desgracia de dejarse influir en términos que poniéndose á su cabeza se constituyo una especie de gefe de bandería. Excediéndose de las atribuciones que como á autoridad militar le correspondian y le estaban bien señaladas, tuvo con la junta ruidosos altercados, al estremo de hacerla disolver violentamente, mandando al coronel O Donnell que con cincuenta sotdados de la Princesa invadiese el salon de sesiones y arrojase de allí la diputación, ridícalo remedo, como observa uno de nuestros mas ilustrados

escritores, del famoso 18 brumario de Napoleon. Nombró la Romana otra junta, que como obra de la fuerza y de la arbitrariedad carecia del indispens ble prestigio para hacerse respetar, desconcertándose así el órden y buen gobierno del Principado. Con esto, y con descuidar la parte militar, que era la que le competia, dio ocasion á que el mariscal Ney, aprovechándose de estas discordias, emprendiera desde Galicia una invasion en Astúrias, en combinacion con las fuerzas de Santander y Valladolid.

Ney, en efecto, descendiendo por la áspera tierra de Navia de Luarna & Cangas de Tinco y Grado, al propio tiempo que el general Kellermann procedente de Valladolid bajaba por el puerto de Pajares, estaba ya cerca de Oviedo sin que se hubiera apercibido el de la Romana. Súpolo al fin, pero tan turde que apenas tuvo tiempo para trasladarse rapidamente à Gi jon, y embarcarse allí, tomando tierra en Rivadeo. La poblacion huia toda dejande sus casas y haciendas á merced del enemigo, y cuando Ney entró en Oviedo (19 de mayo), la entregó á saco por tres dias, casi á la vista de Worster, que lenta y como tímidamente marchaba bácia la capital. Ballesteros creyó prudente engolfarse en las enriscadas montañas de Covadonga, cuna de la monarquia. Por fortuna Ney no se empeñó en la conquista del Principado, ni era para el ocasion. porque le llamaban otra vez à Galicia la retirada de Soult de Portugal, la insurreccion del paisanage gallego, y el movimiento de las tropas de Mahy que amenazaban à Lugo. Y así, dejando à Kellermann en Oviedo y en Villaviciosa à Bonet con las tropas de Santander, regresó él presuroso à Galicia por la costa.

Mahy, que se habia quedado en Galicia con una division de las de Romana, se dirigió a atacar á Lugo. que defendia el general francès Fournier. El gefe de la vanguardia don Gabriel de Mendizábal encontró á poca distancia de la ciudad una columna de 1,500 franceses, à la cual obligó à guarecerse en la plaza. Al dia siguiente salió el gobernador mismo à detener à los nuestros, que formaron en dos columnas. Mahy usó la estratagema de colocar á la espalda y á cierta distancia soldados montados en acémilas, con que a parentó tener à retaguardia mucha caballería. Tra bada la accion, y volviendo grupas los ginetes enemigos, atropallaron y desordenaron su infanteria de tal suerte, que todos de tropel quisieron refugiarse en la ciudad, entrando en pós de ellos y casi revueltos algunos de nuestros catalanes, que despues tuvieron que descolgarse por los muros, protegidos por los vecinos de las casas contiguas. Puso entouces Mahy cerco á la plaza, que ceñida de un antiguo y elevado muro, aunque socabado ya en en revestimiento, ofrecia bastanto resguardo, sun contra recursos mas poderosos. Sin embargo habriase visto Fournier en grande aprieto, sin la llegada, para el muy oportunal, del mariscal Soult (23 de mayo), cuando se retiro de Portugal, segun atrás dijimos. Levantó entonces Mahy el cerco, y replegóse á Mondoñedo, dende se unió con la Romana (24 de mayo), que volvia escapado de Astúrias.

Temerosos los generales españoles de verse cogidos entre dos fuegos, procuraron evitarlo por medio de marchas atrevidas, si bien los soldados de la Romana, fatigados de tanto andar y de tanto moverse sin fruto, no dejaban de disgustarse y de murmurar do su gefe, apellidandole en sua festivos desahogos, no marqués de la Romana sino marqués de las Romerías. Por su parte los mariscales franceses. Soult y Ney, reunidos en Lugo, acordaron perseguir activamente á los españoles (29 de mayo), y ver de sofo car la insurreccion gallega. Ney con 8,000 infantes y 1.200 caballos avanzó sobre la division del Miño. mandada à la sazon por el conde de Noroña; éste, siguiendo el dictamen de Carrera. Monllo y otros gefes prácticos en la guerra del país, retiróse hácia el Puente de San Payo, que poce ántes certado por Morillo, hubo de ser reemplazado por uno de barcas, que con la mayor actividad se improvisó: cortóse otra yes luego que pasaron los nuestros, y colocáronse baterias en una eminencia enfilando el camino del puento. Eran los nuestros sobre 10,000, y apenas habian tenido tiempo de ordenarse, cuando aparecieron los enemigos á la orilla opuesta, y se rompió un vivísimo fuego de ambos lados (7 de junio), que duró seis horas sin que los franceses consiguieran ventaja alguna.

Renevése con mas empeño al dia siguiente, siendo todo el conato de Ney envolver nuestra izquierda por un vado e banco de arena que en la baja marea se descubría, mas después de una tenáz porfía, convencido de la imposibilidad de forzarle, retirose calladamente al amanecer del 9 con no poca pérdida. La acción del Puente de San Payo fué de mucha gloria para nuestras armas, y distinguiéronse en ella bajo el mando de Noroña, Carrera, Cuadra, Resello, Castellar, Morillo, y el valiente Marquez que mandaba el regimiento de voluntarios de Lobera.

No fué mas afortunado Soult en la persecucion de la Romana. Despues de tres semanas de marchar por terreno quebrado, hostigado contínuamente por el paisanage que le iba diezmando la gente sin lucha ni gloria, viendo á su tropa fatigada y disgustada de tanto movimiento sin resultado ni seguridad en parte alguna, desaverido además con Ney por celos y rivalidades, determinó volverse à Castilla. Solo pudo atravesar el Sil por Monte Furado, así dicho por perforarle la corriente del rio en una de sus faldas, obra de los romanos segun tranicion. Causáronle descalabros desde la crilla opuesta el abad de Casoyo y su hermano don Juan Quiroga, en venganza de lo cuál mandó al general Loison que quemára los pueblos de Castro Caldelas, San Clodio y otros que iban atravesando. Así llegó Soult por el camino de las Portillas á la Puebla de Sanabria (25 de junio), y de alla, despues



de unos dias de descanso, pasó à Ciudad-Rodrigo, que abandonaron los pocos españoles que la guarnecian. El general Franceschi, despachado por Soult con pliegos para el rey José dándole cuenta de sus vicisitudes y de su situacion, al llegar à Toro cayó en poder de una guerrilla que mandaba un capuchino nombrado Fr. Juan de Delica.

La retirada de Soult produjo tambien la de Ney, que viéndose solo de los suyos en Galicia y mas cercado y perseguido de los nuestros que lo que él quisiera, determinó abandonar como él aquel reino, y volverse igualmente à Castilla, por el camino real de la Coruña à Astorga, al mismo que Soult habia llevado ántes, cuando iba acosando á los ingleses, de quienes volvia acosado ahora. Las poblaciones que atravesó el ejército de Ney no fueron mejor tratadas que las que á su tránsito habia incendiado ó asulado Soult: arranques de venganza y de desesperación de dos insignes mariscales del imperio, que habiendo contado con enzeñorear fácilmente à Galicia y Portugal, donde entraron triunfantes, volvian de Portugal y Galicia con la rmtad de la gente que llevaron, destruida la otra mitad entre el ejército inglés y las tropas y los paisanos españoles. El conde de Noroña con la division del Miño entró en la Coruña, evacuada que fué por Ney, con gran júbilo de los moradores. Al tiempo que Ney llegaba á Astorga, entraba en Zamora el masiscal Soult (1).

(i) Los resentimientos y discordias entre los dos mariacales



Ni fueron estos solos generales los que se retiraron, ni aquellas dos regiones las solas que á fines de innio se vieron libres de las tropas francesas. Tambien Bonnet y Kellermann retrocedieron de Astúrias á Castilla cada uno por su lado, este último huyendo de don Pedro de Bárcena y de Worster que por la parte de Poniente avanzaban sobre Oviedo, aquél hostigado por Ballesteros, que con el batallon de la Princesa. mandado por don José O'Donnell y perteneciente à la Romana, y con el de Laredo perteneciente à las montañas de Santander que se le habian reunido, llegó & juntar diez mil hombres. Situóse con ellos en las montañas de Covadonga, entusiasmado con los glor osos recuerdos de la restauración de la monarquía en aquellas célebres asperezas. Pero falto de víveres, tuvo que abandonar aquellos sitios, y dirigiéndose hácia Castilla sin camino ni vereda buscando las faldas de las montañas, logró después de mil penalidades arribar á la tierra de Valdeburon, y pasar de alií à Potes, cabeza de la comarca nombrada de Liébana. Medit ado luego acometer alguna empresa importante, resolvió de acuerdo con otros gefes apoderarso de Santander.

dos ejércitos. Ney especialmen-to, vebemente de caracter, es-cribió al rey José y al mismo Soutt las caras mas ofenatyas à este, y con la misma irritacion y actitud se espresaban todos sus soldados. Y en lanto que Ney

francesco llegarou al mayor es- en Astorga desabogaba ani su tramo, en terminos que habras si- enojo contra Sont, éste en Za-do muy peligroso el juntar los guara se encontraba como abatido, pe sativo siempre, y consu-mido al parecer de pena. Asi los pinaban los auciales encarga-dos por el ministro de la Guer-ra de darle cuenta de lo que ocurria.

pero hizolo con tan pocas precauciones que dió lugar á que la corta guarnicion que en la ciudad habia se abriese paso, y con tan mala suerte que revolviendo contra él aquella misma noche los franceses ya reforzados, penetraron en la poblacion sorprendiendo á los nuestros y desbandándolos á tal estremo que creyendo Ballesteros su division perdida embarcóse azoradamente con el coronel de la Princesa. O'Donnell en una lancha, haciendo los soldados de remeros, y de remos los fusiles. Elogióse con razon la conducta del batallon de la Princesa, que, fugitivo su coronel, se retiró con orden y serenidad, atravesando por medio de peligros y dando combates gran parte de Castilla hasta incorporarse con el general Villacampa en Molina de Aragon.

La Romana, que entró en la Coruña poco después de Noroña, condújose allí de un modo parecido á como habia obrado en Astúrias; resumió en su persona toda la autoridad, y mas dado á mezclarse en negocios políticos y á fiscalizar el comportamiento de otros en lo economico y civil que á mejorar la condicion de los ejercitos y reorganizarlos, suprimió las juntas de partido que en el fervor de la insurreccion se habian creado, estableciendo en su lugar gobernadores militares, escudriñaba abusos, oía las quejas de los descontentos o agraviados, gozaba con los agasajos y obsequios que recibia: mas si bien pudo corregir algunos males, entivió el entusiasmo público, y no pro-

gresó la parte militar. Por último, despues de haber destinado á Mahy al mando de Astúrias, y de dejar en Galicia algunos cuadros para la formacion de un ejercito de reserva, determinó tambien volverá Castilla, donde ordenó á Ballesteros que se le reuniera con el mayor y mas escogido número posible de las tropas asturianas, encaminándose él al Vierzo y tierra de Leon.

Sucedia esto cuando Napoleon desde Schenbrunn, siguiendo en su manía de dirigir desde lejos la guerra de España, había dispuesto que los cuerpos 2.1, 5. y 6., mandados por Soult, Ney y Mortier, se reunicsen formando uno solo , y operasen bajo la dirección de un general, designando para el mando en gefe al duque de Dalmacia, Soult, como el mas antiguo. Disposicion que podria ser muy acertada para el objeto que se proponia de batir y arrejar les ingleses, pero se puso en alarma y conflicto á los tres mariscales y al rey José, porque no se creia posible que los tres pudieran servir juntos, y menos que el altivo Ney (el carácter de Mortier era mas modesto y permitia colocarle en cualquier situacion) se doblegara á estar bajo las órdenes del mismo de quien se hallaba tan quejoso y exasperado y con quien había dicho que estaba resuelto à no servir más. Fuéle no obstante necesario obedecer. Mas antes de ver los resultados del nuevo giro que esta reunion dió à la campaña, cúmplenos reseñar brevervente lo que durante estos sucesos habia ocurrido en otros puntos de la Península.

Al modo que en Galicia, así tambien en Castilla se babian formado y corrian la tierza molestando á los franceses, interceptándoles correos y viveres y cogiéndoles destacamentos, esas bandas de hombres armados que irritados contra la invasion estrangera, impulsados por su propio patriotismo, ó excitados por hombres resueltos y audaces inclinados á buscar fama ó ventura en este género de lides, ú obligados por la pobreza y falta de trabajo, ó huyendo de la acción regular de las leyes, se levantaban y reunian y peleaban en derredor de un caudillo, y empezando en corto número y engresando después, á favor de la estructura geográfica de nuestro suelo y de una aficion ya antigua y como heredada de unas en otras generaciones, biciefon important/simos servicios á la causa, nacional, y dieron no poco que hacer à las aguerridas huestes del dominador de los imperios. La Junta Central comprendió el fruto que podia sacarse de estas guerrillas, y trató de regularizarlas en lo posible y disciplinarlas. Distinguiéronse desde el principio en este concepto, en Castella don Juan Diaz Porlier , nombrado el Marquesto, por creérsele panente de el de la Romana. Oñcial cuando la derrota de Burgos, y babiendose encargado de reunir dispersos y allegando á ellos alguna gente , primero en los pueblos de la Tierra, de Campos. San Cebrian. From sta, Paredes do Nava y otros. corriéndose después à Sahagun, Aguilar de Campão y comarcos intermedias de Santander y Astúrias, bacia



gran-daño à los enemigos, y apoderábase ya de considerables depósitos y gruesos destacamentos. Era su segundo don Bartolomé Amor, distinguido por su intrepidez, merced a la cual y á sus condiciones militares le veremos mas adelante elevado á uno de los primeros grados de la milicia.

Era etro de los partidarios celebres de Castella. don Juan Martin Diez, nombrado el Empecinado (especie de apodo que se daba á los naturales de su pueblo, Castrillo de Duero), soldado licenciado, que dedicado á las labores del campo en la villa de Fuentecen. conservando el espíritu bélico, y lleno de «nojo contra los franceses, cambio la esteva por la espada; asistió ya à las acciones de Cabezon y Rioseco; perseguido después, preso y fugado, levantó con tres hermanos suyos una partida que aumentada cada dia, recorria las comarcas de Aranda, Segovia y Sepúlyeda, burlaba al enemigo cuando mas acosado parecia verse de él, hacia prisioneros, entretenia fuerzas considerables destacadas en su persecucion, y cuando se vió mas estrechado corrióse por la sierra de Avila á guarecerse en Ciudad-Rodrigo. La junta le confinó el grado de capitan.—Llamado estaba tambien á hacer ruido como guerrillero el cura de Villoviado, don Gerónimo Merino; de los cuales y de otros que por aquel tiempo se levantaron tendremos ocasion de hablar segun se vayan desarrollando los sucesos.— Otros con menos fortuna, y así era natural que suce-

## 174 " HISTORIA DE BEFAÑA.

diese, acabaron mas pronto su carrera, tal como don Juan Echavarry que recorria el señorio de Vizcaya y montañas de Santander con una partida llamada Compañía del Norte, el cual hecho prisionero fué senten cuado á pena de muerte y ejecutado por el tribunal criminal extraordinario establecido en Bilbao á semejanza del de Madrid.

Con menos prosperidad que en Galicia habian ido en este tiempo para nosotros las cosas de la guerra en la parte de Cata uña Cierto que despues de los descalabros de Cardedeu y Molins de Rey no habia hecho poco Reding en mantenerse firme y tranquilo en Tarragona, reforzando y completando su ejército, ya con reclutas, ya con cuerpos formados que llegaban de Granada y de Mallorca, muy auxiliado por la junta, que para facilitarie caudales no vacilaba en recoger y convertir en moneda la plata de los templos y aun de los particulares. Siguióse al principio el plan de no aventurar batallas campales con los franceses, sino molestarlos al abrigo de las plazas fuertes y de las asperezas y montañas, y ojalá se hubiera seguido en este prudente propósito, que era el consejo de los gefes mas extendos y esperimentados. Pero mal avenido con esta espera el génio belicoso de los naturales, y no llevándola tampoco bien el caracter altivo de Reding, movido tambien por las esperanzas que le daban sus tratos y relaciones secretas con la gente de Barcelona determinó dar un ataque general.

Disponia Reding de 25,000 bombres, de los cuales solo 10,000 tenia dentro de Tarragona, fuera de la ciudad los restantes al mando de don Juan Bautista de Castro en una estensa linea de diez y seis legues. El plan era interponerse Castro entre los enemigos y la plaza de Barcelona, y á su tiempo caer Reding sobre aquellos, así como los somatenes todos que oportunamente se descolgarian de las montañas. Mas cuando parecia próximo á ejecutarse el golpe, el general Saint-Cyr con su acostumbrada destreza rompió la línea española, y apareciéndose de improviso y por un movimiento de costado á la vista de Igualada, sorprendió à Castro, teniendo éste que retirase apresuradamente hácia Cervera, y entrando los enemigos en Igualada, donde se apoderaron do copiosos viveres. de que teman buena necesidad. Dejó allí Saint-Cyr á los generales Chabot y Chabrán, y revolviendo por San Magin obligo al brigadier Iranzo á refugiarse en el monasterio de Santas Creux. Como á libertarle acudiese Redig con algunas fuerzas que consigo llevaha y con otras que se le agregaron, resolvió Saint-Cyr interponerse entre el general español y Tarrago na, trocándose así y volviéndose como al revés el plan primitivo de aquél. Movióse entonces Reding hácia Montblanc, donde celebró un consejo (24 de febrero) nara resolver definitivamente si convendria ir al encuentro del enemigo ó retroceder á Tarragona. Decidióse lo último, haciendo la marcha de modo que ni se buscára el combate, ni se esquivára siendo à el proyocados.

Mas habiendo tropezado con la division francesa de Souham situada en las alturas de Valla, y colocándose nuestro ejército en unas colmas a la orilla derecha del Francoli, rigiendo la izquierda y centro el general Martí, la derecha el general Castro, empeñose formal pelea (25 de febrero), en que los nuestros llevaron ventaja por espacio de cuatro horas, hasta que uméndose Sam-Cyr à Souham, y obstinándose Reding en no abandonar el campo no obstante la opinion de algunos gefes españoles de no ser prudente aventurarse à perder le ganado batiéndose con tropas de refresco, trabado de nuevo y con mas ardor el combate, el valor y la tenacidad de los nuestros no bastó à resistir el impetuoso ataque del cuemigo, siempre bien dirigido por Saint-Cyr: rota nuestra línea, los soldados se dispersaron salvándose por los barrancos y esperezas, yendo muchos á refugiarse i Tarragona. Allá llego tambien por la noche Reding, con cinco hendas que recibió rodeado de ginetes enemigos, de que con trabajo y á fuerza de valor se pudieron librar él y los oficiales que le acompañaban. Quedó, entre otros, prisionero el marqués de Casteldorrius Perdimos en aquella accion mas de dos mil hombres, con ándose entre los nuestros algunos oficiales superiores.

La industriosa y rica poblacion de Reus, sin duda



por evitar el saqueo, abrió sus puertas al vencedor, y aun salió la municipalidad à recibirle y à ofrecerle auxilios; conducta estraña y hasta entonces desoida. Propúsose Saint-Cyr, estendiéndose hasta el puerto de Salou, dejar á Tarragona incomunicada con el resto de España, y esperar que el desaliento de la derrota de Valls y la epidemia que en la ciudad se habia desarrollado con motivo del hacinamiento de enfermos y heridos en los hospitales la obligarian á rendirse, quedando así dueño del país, sin necesidad de sacrificar mas gente. Lejos, sin embargo, de abatir los reveses à hombres del aliento y la perseverancia de los catalanes, millares de miqueletes y somatenes, guiados por el general Wampffen y por caudillos del país tan intrépidos como Milans y Claros, proseguian una guerra sia tregua, arrojaban á los franceses de Lgualada, y acercándose á Barcelona alentaban de nuevo à sus moradores, costando à los generales franceses no poco esfuerzo restablecer sua comunicaciones con la guarnicion de la capital Cansóse tambien Saint-Cyr de esperar en vano la sumision de Tarragona, y así levantando el campo y dirigiéndose hácia Gerona. cayo sitio meditaba, pero queriendo hacer alarde del poco cuidado que le inspiraban los enemigos, desde Valls envió un parlamentario al general Reding (19 de marzo), diciendole, que teniendo que partir al dia siguiente à la frontera de Francia, entregaria, si gustaba, el hospital que alla habia, formado al gefe co-Tone BRIV.

pañol que quisiera destinar á hacerse cargo de él; proposicion que aceptó Reding con gusto. A los pocos dias entró Saint-Cyr en Barcelona, donde permaneció basta el 15 de abril.

Que el espíritu de la poblacion de Barcelona desde el principio babia tenido en continuo recelo é incesante desconfianza al general Duhesme, lo hemos indicado ya otras veces, y es faera de duda, como lo es que continuamente se habian entendido y estado en tratos personas notables de dentro con los gefes y candillos de fuera, incluso el capitan general Villalha pombrado por los franceses en reemplazo de Expeleta. Bra, por decirlo así, una conspiracion latente y asidua, contenida por la vigilancia y por la fuerza. Conocedor de esto el genera Saint-Cyr. quiso, durante su permanencia en Barcelona, comprometer la poblacion obligando á las autoridades civiles, como ántes se habia intentado con las militares, á prestar el juramento de reconocimiento y de obediencia al rey José. En su virtud las convocó Dubesme á la casa de la audiencia (9 de abril); pero hecha la escitacion. precedida de un estudiado discurso, negáronse á ello con resolucion y firmeza aquellos buenos patricios, así magistrados como individuos de la municipalidad y gefes de la administración, añadiendo algunas palabras ten energicas y dignas como las del oidor Duenas, que dijo, que santes pisaria la toga cue vestía e que deshoprarla con un juramento contrario à la leal•tad: • y como las del contador Asaguirre que espresó, que •si toda la España proclamase à Josó, el se expatriaria solo. • Valiótes tal conducta à aquellos integérrimos varones el ser conducidos en calidad de presos à la ciudadela de Monjuich, y trasportados después à Francia; medida violenta que se estrañó en el general Saint-Cyr, que habia dado ántes pruebas de no ser hombre eruel, ni duro y aspero de condicion.

Despues de esto, y en medio de la guerra de somatenes que constante y vivamente seguia baciéndose, con frequentes recucuentros y variados trances y alternativas, partió Saint-Cyr de Barcelona. La poblacion de Vich en que entré (48 de abril) estaba yerma de gente: al revés que en Reus todos los moradores habian emigrado. Ilevando consigo sus albajas mas preciosas, y no encontró en ella mas habitantes que el obispo, seis ancianos y los postrados y enfermos. Allí recibió noticias de Francia, de que casi del todo habia exrecido hacía cinco meses. Siempre con el desigmo de poner sitio á Gerona, dióle tiempo para poderie preparar la muerte de Rediug acaecida en Tarragona (23 de abril). Aquel valeroso, activo é inteligente general, de nacion suizo, de corazon español, y que ya se consideraba y conducia como hijo de España, 🌢 quien tan principalmente se habia debido el triunfo inmortal de Bailen, sucumbió de resultas de las heridas recibidas en Valls, agravadas con los sinsabores



del ánimo. Sucedióle interinamente en el mando el marqués de Coupigny.

Por último, el rey José que desde Madrid obseryaba los movimiento: de unos y otros ejércitos en todas las zonas de la península, que con el mayor Jourdan dirigia las operaciones de los suyos en aquello en que lograba ser obedecido de los mariscales, que aquí sobre el terreno yeia las cosas y conocia las necesida des harto mejor que Napoleon desde el centro d. Alemania y con todo esto tenia que esperar sus órdenes pero que las mas veces por la urgencia de los casos se veia obligado á mandar ú obrar por sí antes de recibirles, en vista de los movimientos de ingleses v españoles bacia Castilla y Extremedura, comprendiondo que sería una improdencia emprender en tales circunstancias la espedicion à Andaluciá que queria el emperador, autorizó al mariscal Victor i volver sobre la ocilla derecha del Tajo entre Álmaráz y Talavera, dió órden á Sebastiani de replegarse á Madridejos, porque se posicion mas allá del Guadiana seria moy peligrosa, y como viese que la marcha de estas tropas se retrasaba mas de lo que quería, el mismo partió de Madrid con 6,000 hombres, dirigiéndose por Toledo é Madridejos, donde llegó el 25 de junio. Mas no tardó en retroceder á la capital (29 de junio). porque no la creia segura de un ataque del enemigo (1).

(i) Entre los muchidose de- en todas les historias y memosos y noticias que se encuentran elas de agual dempo acerca de



Hé agui la situacion militar de España à consecuencia de la campaña de la primera mitad del año 1800, de que tan magníficos resultados se habia prometido Napoleon con los 300,000 hombres que aquí tema, tál como la describe un historiador francés, ciertamente nada sospechoso de adicto á España. «La evacuacion de Galicia, dice, por los dos mariscales Soult y Ney habia entregado todo el Norte de España á los insurrectos.... Toda la Galicia, les provincias portuguesas de Tras-os-Montes y de Entre-Duero-y-Miño, la raya de Castilla la Vieja hasta Ciudad-Rodrigo, y parte de Extremadura desde esta última plaza hasta Alcántara, estaban en poder de los españoles, portugueses é ingleses reunidos, sin contar el Sur de la peninsula que les pertenecia exclusivamente.... Habiendose replegado Victor sobre el Tajo.... el general español Cuesta se habia dirigido del Guadiana hacia el Tajo frenta por frente de Almaráz. En la Mancha el general Venegas, que habia reemplazado á Cartaoial en el mando del ejercito del centro, amagó atacar al general Sebastiani; el rey Jose tuvo que salir de Madrid con su guardia; replegado Venegas, el rey se volvió á la capital.... En Aragon el general Suchet estaba reducido a pelear cada dia con los insurrectos á quienes

tas operaciones de la campaña que mariscal Jourdan, desde Madridaró los sels primeros meses del dejos al ministro de la Guerra, año 1809, en ninguna parte los dándole enenta de todo, así entalizamente resumidos que en la tos del ray. carta que el 26 de junio dirigio el



no habia desalentado el sitio de Zaragoza; y en Cataluña Saint Cyr meditaba sitiar las plazas fuertes de que estaba encargado, teniendo que sostener cada dia un combate con los somatenes. Hé aquí el espectáculo que en aquellos momentos presentaba la guerra de España.»

Ya antes habia dicho este mismo escritor: • Mientras con soldados que casi eran unos niños ponis término Napoleon en tres meses à la guerra de Austria, no podian sus generales, con los primeros soldados del universo, aniquilar unas cuantas bordas indusciplinadas y un poñado de ingleses mandados con cordura. Eternizábase pues la guerra en España en detrimento de nuestro poderio, de nuestra gloria algunas veces, y en mengus de la dinastia imperial. • Y mas adelante, hablando de la enorme maya de fuerzas frascesas empleadas en la península, y despues de confesar que gran parte de ellas eran las mejores tropas de Francia, las que habian hecho las campañas de la Revolucion y del Imperio, las que habian vencido 🛦 Italia, 4 Egipto, à Alemania y à Rusia, hace la siguiente dotorosa esclamacion: «Hè aqui à lo que nos ha conducido la conquista de España, que en un principio se miró como asunto simplemente de un golpe de mano. Con ella se perdió nuestra reputacion de rectos, nuestro prestigio de invencibles, viendo perecer unos tras otros soldados pertenecientes à ejercitos admirables, cuya formación habia costado diez y ocho años de guerras y de victorias. •

## CAPÍTELO VII.

## TALAVERA.--GERONA.

1809.

Фе mayo á diclembre.)

Becreto de la Central.—Su statema político—Proposicion sobre llausmiento à Córiez.-Formula del decreto.-Por qué no se recibió con entusiasmo. - Operaciones militares. - Aragon. - Blake, capitan general.—Formación del segundo ejército de la derecha.—Acción y triunfo de Aicañiz.—Deventa Suchet à los traestros en Maria y en Bekhlio.-Pasa Blake & Cataluña.-Extremedura.-Proyectos y errados planes de Soult.—Discurren meior el rey José y el mariscal Jourdan.-Biovimientos del ejercito inglés.-Plan de campaña concertado entre Weilesley y Cuesta -- Fiserza y posiciones respectivas de los ejércitos francés y angio-español.—Sale el rey José de Madrid con la guardia real y la reserva.—Hace retroceder à las aspañoles que avenzaban bàcia la capital ... Tardanza de Soult en ejecutar las órdenes del rey,-Stotomas y preparativos para una gran hatalia.—Aristanse los ejércites eunmigos.—Célules batalia de Talavera, la mayor que eo esta guerra se habia dado. -- Trienfo importante de los anglo-españoles.-Premios.-Wellestey es nombrado capitan general de ejército y vizconde de Weilington.-Discordias entre los françeses. - Detavenencias entre Cuesta y Wellesley. - Llega Soult con sus tres ouerpos de ejéraito à Extremadora. — Marchitause en el Puente del Arzobispo los lauros de Talavera.-Decrota de les questros en Almonacid. - Retirase Venezas à Sierra-Morena. --

Google

Welligaten con les fagleun au replage à la frontere de Portagel, -Coesta de remoclarado por Eguta.-Resultado guaseral de esta casapeña para unos y otros.—Seas en Madrid; notables providencias de gobierno y administracios. —Cataluña. —Empuño de los franceses en towar à Gerona.-Reille, Verdier, Saint-Cyr.-Ejércko sitisder.-Desventajonas condiciones de la plana.---Admirable decision de las tropus y de los moradores de la cludad.—Estereta, valor y hereissa del gobernador Alvarez de Castro.-Operaciones del sitio; ateques asaltos i Monjuich,--Pérdida y escarasiento de los francasas. - Biogracos. -- Somatenes. -- Apodéranas los altitudores de Mon-Jaich con pérdicie de tres mil hombres.—Obres de defense en in cinded.-Impersurbabilided de Alverez -Secorre Blake in plare.-Progras de dos Enrique O'Dennell. -- Emisarios envindes à intimagla rendicion è la piesa. Aon secibidos è metralianos. Ataques, brechas, assistes frustre ico. - Insentan Blake y O'Donnell accorrer de nuevo la plaza,--à-podérane del convoy el enemigo,--llambre borroross en Gerona epidemia enadro desolador constanda de los defeneures: serezidad herbica de Alvarez, horrible mortanded de gente. -- Congresso cotalen en Manresa: no nuede meorrer à Gerena. -Enfermedad y postracion de Alvarez: resigna el mundo, -lungoabblidad do protongar in resistencia.—Ronress capitulacion.—Le que admiró à Europe este memerable sitio. - Bolorem y tràgica mucete de Alvarez.--Instas recompensas y hosores tributados por la sector i en heroismo.

Sucesos militares de grande importancia quedahan abocados. Lo admirable es que en tanto que el Austra prevalida del levantamiento de España, y alentada con ver los ejércitos franceses ocupados y distrat dos en nuestra península, declaraba por cuarta vez, ahora con gran confianza de huen éxito la guerra al emperador francés; y en tanto que Napoleon, partiendo como el rayo del centro de España para prepararse á la lucha que le amenazaba otra vez por el Norte de Europa, improvisaba los ejércitos de conscriptos,

y con aquella prodigiosa inteligencia yaquella actividad maravillosa que le habian hecho formidable al mando, avanzaba con celeridad é intrepidez , franquesba el Danubio , batia y derrotaba las enormes y disciplinadas masas del ejército austriaco , aterraba con la victoria de Essling, asombraba con la de Wagram, obligaba á pedir la paz de Altenburgo en el centro de h monarquía austriaca, y terminaba así aquella gloriosa y memorable campaña en los mismos y en menos meses que doré aquí la que dejamos descrita en el capitulo anterior ; lo admirable , decimos, es que mientras alla Napoleon con ejercitos casi de reclutas deba cima à tan grande y tan dificil empresa, acá con las tropas mas aguerridas y los generales mas afamados del imperio, y con su hermano funcionando como rey en la capital; sus numerosas y veteranas legiones eran arrojadas de provincias enteras, y descalabradas y diszmadas por aquellos soldados bisoños, aquellos gefes inespertos y aquellos paisanos mal armados y peor vestidos que él tanto menospreciaba , y cuya total destruccion habia creido seria facil tarea para unos pocos regimientos.

Antes de continuar la relacion de las operaciones militares que estaban preparadas, digamos algo de la marcha que al propio tiempo iba llevando el gobierno nacional. Noticiosa la Junta Central de Sevilla de baberse esparcolo con motivo de la derrota de Madellin la falsa voz de que pensaba trasladarse à América.



para desvanecer la alarma y aquietar los ánimos, publicó un decreto (18 de abril), declarando que solo en el caso de exigirlo la pública utilidad , ó de evidente peligro, mudaria de residencia. En su sistema político continuaba en general apegada á las antiguas ideas, á pesar de la muerte de Floridablanca, que habia sido mirado como el obstáculo y la rémora para las reformas. Murmurábanlo los hombres ilustrados del país, y lo censuraba el gobierno de nuestros aliados. Al fin la entrada en la Junta del intendente Calvo de Rozas. bombre enérgico y de ideas avanzadas, alentó al partido reformador representado por Jovellanos, renové la proposicion ántes becha de convocar las Córtes del reino (15 de abril), y esta vez la mayoría de la Junta la tomo en consideración sometiéndola al exámen de las secciones. Agregóse á esto la continuación del periodico liberal titulado Semanario patriótico, que habia empezado á publicar en Madrid don Manuel José Quintana, en que se ventilaban cuestiones políticas, dándose con esto á la imprenta cierto ensanche que no se habia permitido hasta entonces; todo to cua: anunciaba cierto cambio en la marcha política del gobierno en el sentido que ya habian manifestado descar algunas juntas de provincia.

Examinada por las secciones y presentada à la deliberacion de la Junta plena la proposicion de liamamiento à Cortes, combatiéronia los partidarios del régimen absoluto, pero defendiéronia y apoyárunia con calor los que mas se distinguian por su saber y por sus luces, entre los cuales es cacusado advertir que se contaba al ilustre Jovellanos. Tambien la aprobó el presidente marqués de Astorga, con lo que se vió de cuánta importancia habia sido que este magnate reemplazase en la presidencia al conde de Floridablanca. Mostróse el mas decidido y avanzado de todos el bailio don Antonio Valdés, que sobre el principio de que no deberia quedar institucion que no se reformase, salva la religion catolica y la conservacion de la corona en Fermando VII. y su dinastía, presentó un proyecto de decreto, que pareció excesivamente libre y por lo tanto peligroso en aquelias circunstancias. Redactóse por lo mismo, y se aprobó y publicó otro (22 de mayo), en que se anunciaba, bajo una fórmula mas vaga, «el restablecimiento de la representacion legal y conocida de la monarquia en sus antiguas Córtes, convocándose las primeras en el año próximo, ó ántes si las circunstoneias lo permitiesen. »

Bien que este decreto fuese la piedra fundamental para la reconstruccion de edificio de la libertad politica de España, no excitó el entusiasmo que se creyó produciria entre los amantes de ella, así por no haberse prefijado la época precisa de la reunion, como por disponerse en uno de sus artículos que acerca del modo de convocarse y constituirse las primeras Córtes se consultaría à varias corporaciones y perso-

nas, en tante que una comisios de la Junta se ocuparia tambica ca preparar los trabajos necesarios para ello dilatorias que daben descuellanza y disguste é łos impacientes esperanza y animo a los enemigos de la institucion. Efecto semejante produjo ptro deercio (21 de junio), restableciendo el antiguo y supremo Consejo de España é Indias (1) que tan opuesto se habia mostrado à toda reforma, è per mejor decir, y era lo que mas se sentin, la refundición de todos los dennas convejos en aquel solo. De otro efecto babia sido el de I de mayo, confiscando los bienes de los principales afrancesados 🕾.

(2) Real decrete de 25 de ju-nto de 1800, nombrando los mi-

mio de 1900, nombrando los mi-nistros que bon de composer di Casse, o y Testamal impresso de Es-paña é la lica, crea la por niva ceal durreto de la misma ferba. . di Rey montro sebor dos Ferrando VII., y en su fras ferm-bos la Suprema Junta Gubernato-qui de España di Indias, a conse-cuencia da la distaminacia i se cacuencia de la determinació | or su enencia du le neterminate les sus decreto fecho en este dia, esta-hierrente la nueva planta del Con-nejo hupramo de España é in-diar, la venido en nombrar les majetus de que debe cumponova por ahora el espresado Tribanal, on la forma nigulente, sor el de-den y antique led non serolade; den lese leaquin Color, decano; don Manuel de Lardizinal y Uri-lio, el conte del Pinar don Francisco Requena; dos José Pable Vallenie, don tebastion de Tor-res don Antorio Ignacia Cartavarrin, don Ignacio Martines de M. Hermida. :

Vitota, dos Antines Locas Quisterra; don Mignaci Alfonso Villagerma, don Tomas Meyane, don
Pancial Quies Leich, don Line dos tos himses, deracion y acco-

Melenden Brenn ; don Junn 18guel Poren Tafalla, y dos Ultaro Considen Carrajal poro Il calesta don Nicolas Barta do Sierra y don Autonio Cano Manuel para una do ma secretarias generales del mismo Cansejo à don Estéban Varea, encargandese por abora (CI despacho de arabis. Y habiendo tenido à bien establecer una contaduria, general para, las dos Axoéricas, ha nombredo per contader general à don José Sacreta. Y en atracton a las netuales cir-cumstancias, disfrutarin por absra toure los expresados minis-tros individuos del Consejo el miamo sarido que gozalia resonotiramente cada uno por sus na-letteres destatos. Tendecido detendido, y dispondreis le convepieses a su cum planiento. «El Marqués de Astorga, Presidénte ... el Atrazir de Serilla a Es de ju-ulo de 1900 - A den Broko Ramon

Aunque las operaciones militares de unas importancia estaban indicadas en el Mediodia de la península, justo es hacer mérito de las que en otros puntos habian tenido lugar, bien que no fuesen de tanta cuenta. En Aragon, rendida que fué Zaragoza. emisieron los franceses aprovechar aquellos momentos de quebranto y de luto para apoderarse de las plazas fuertes de aquel antiguo reino . à cuyo fin fué destinado el 5.º cuerpo Lográconlo sin gran dificultad con las plazas de Jaca y de Monzon : esta última evacuándola el gobernador Anseategui y los vecinos al ver la respetable fuerza que contra ella iba ; la primera , por arte é intriga de un fraile agustino llamado el Padre Consolucion, de los poquisimos de su ropa que apostataron de la causa macional, y que ayudado de algunos desfeales fornentó en secreto la desercion de los soldados de la guarnicion. Menos afortunado el mariscal Mortier, tres veces se diri-

nes pertenecientes à todas las per- de don Auté Marquina y Galludo, aon as de tualquiera estado, ca- del marques de San Adriao, de aon as de tualquiera estado, ca-lidad ó condicion que fueren, que hoyan egui to y sigan el partido francés, y reinfladamente los
de den Genzalo de O'Farmil,
de don Niguel locé de Azanza,
del marques fabilitare, del conde de Campo de Alaoge, del du-que de Friat, del confe de Ca-barrus, de don José Mazarredo, de don Mariano Luis de Urquijo, del conde de Montarco, de don Francisco Xavier Negrete, de los marqueses de Casacaivo, de Ven-daya de Casa Palacies y de Mon-te-Bermoto, de con Manuel Ro-mero, de don Pablo de Arribas,

del marques de San Adriao, de don Tomas de Moria, de don Ma-nuel Sixto Espenosa, de don Luia Marcello Pereira, de don Juan Liarente, de don Francisco Ga-llardo Remandez, dei duque de Mahon, de don Francisco Amuris, y de don José Navarro Saogran, envos succios por polociadad con cuyos sugetos, por notoriedad son tenidos y reputados por rece de alta tracción.

II. Cuarquiera de cilos que son aprebendido será entregado como tal al Tribunal de seguridad publica para que sufras la pesa que merecen sus detisos.

gio en persona contra la plaza de Mequinenza y otras tres fueron sus tentativas rechazadas. El deseo de restablecer la comunicación entre Madrid y Zaragoza los llevó hácia el Mediodia de aquel remo, y entraron en Molina, desamparada por la Janta y por los habitantes. Por último, cuando por órden de Napoleon marchó el 8,º cuerpo con Mortier hácia Valladolid, quedó solo en Aragon el 3.º al mando de Suchet, teniendo que pelear con los insurrectos del país, y además con el segundo ejército español de la derecha, denominado de Aragon y Valencia, que la Junta mandó formar para cubrir las entradas de las dos provincias, y cuya direccion confió al general Blake.

Este ilustre general, que desde que dejó el mando del ejército de Galicia babia estado constantemente solicitando de la Junta que le empleára en algun servicio activo, allá donde pudiera ser mas útil á la causa nacional, babia sido primero destinado á Cataluña á las órdenes de Reding, después le confió la formacion y el mando del segundo ejército de la derecha y últimamente cuando acaeció la muerte de Reding, le nombró tambien capitan general del Principado, de modo que reunia Blake intermamente la dirección su perior de las armas de toda la antigua coronilla de Aragon. El segundo cuerpo babia empezado á formar-le con la division de Lazan, situada en Tortosa, y con ocho batallones que le summistró Valencia, apostados

en Morella á las órdenes de don Pedro Roca. Organizando y disciplinando estaba Blake este nuevo cuerpo, cuando supo que en Aragon había quedado solo el 3.º de los franceses. Con esto, y con noticia de que el paisanage aragonés se movia, salió él de Tortosa (T de maye) antes de lo que habia entrado en sus planes. En efecto, los moradores de Albelda se habian negado á pagar los impuestos con que los franceses los oprimian, y auxiliados por el gobernador de Lérida habian escarmentado en Timarite à los que iban á reducirios. Los vecinos de Monzon se levantaron y arrojaron de la plaza la guarnicion francesa; y fuerzas respetables que fueron enviadas á vengar tamaño atrevimiento no solo habian tenido que retirarse con gran pérdida, sino que después, co pudiendo vadear el Cinca los que en auxilio suyo acudieron de Barbastro, aislados à la izquierda del rio y hostigados por todas partes tuvieron que entregarse prisioneros (21 de mayo) en número de serscientos hombres á los gefes Perena y Baget

Blake desde Tortosa se dirigió à Alcañiz, y obligió à la division Leval à evacuar aquella plaza (18 de mayo). En socorre suyo se movió Suchet de Zaragoza. Juntas i s fuerzas francesas ascendian à 8.000 hombres; algunos mas eran los de Blake, reunidos ya los valencianos de Morella à los de la division Lazan. El 23 de mayo aparecieron los franceses por el camimo de Zaragoza frente de Alcañiz. Trabóse allí una

renida pelea, en que al través de algunas alternativas durante el combate, quedaron victoriosos los españoles, obligando à Suchet à retroceder con pérdida de 800 hombres la via de Zaragoza, aterrados y desordenados los suyos, méndola preciso en Zaragoza tomar medidas severas para el restablecimiento de la disciplina, y reparar las fortificaciones para evitat una sorpresa. Distinguiéronse en la accion de Alcañiz, Areizaga, que defendió heróleamente la ermita de Fórnoles, repetidamente y con impetu y empeño atacada por Suchet, y don Martin García Loigorri, con el acertado fuego de la artillería que gobernaba.

No eran infundadas las precauciones de Suchet. Despues de pasar Blake algunos dias en Alcañiz ejercitando sus tropas en manichras militares, engresadas estas con las que de Valencia le acudieron de nuevo, y juntando así hasta 17,000 hombres, emprendió é iba avanzando camino de Zaragoza. La fuerza de Suchet en esta ciudad ascendia à 12.000, y aguardaba mas, procedente de Tudela y de Plasencia. Hasta dos leguas y media de Zaragoza llegó Blake la mañana del 15 de junio , franqueando el arroyo que pasa por delante del pueblo de María, si bien dejando en Botorrita la division de 5,000 hombres que mandaba Areizaga. Salióle tamb en allu al encuentro Suchet, como era natural, "mas habiendo recibido el refuerzo de Tudela. Separaba ambos ejércitos una quebrada: al principio los españoles desordenaron y

deshicierou la izquierda enemiga, pero una operacion ejecutada con rapidez por su caballería arrolló nuestros ginetes, rompió nuestra ala derecha, y aunque Blake se mantuvo firmo y resistió todos sus ataques con dennedo, algunos cuerpos que flaquearon descendieron á la hondonada en cuyos barrizales se hundian elios y se ataseó la artillería. Perdiéronse quince piezas; pereció bastante tropa, y entre los prisioneros que nos hicieron se contaban el coronel Menchaca y el general Odonojú, que guiaba la caballería. Retirose Blake en buen órden a Botorrita, donde estaba la division Arenzaga, que no sabemos por qué se conservó alejada de la accion; así como Suchet se volvio á Zaragoza, de donde siempre salia con desconfianza y recelo.

Pero interesábale demasiado perseguir á Blake en su retirada, y así revolviendo otra vez sobre él la encontró á los tres dias en Belchite (18 de junio). Aun duraba en nuestros soldados la impresión del reciente descalabro de María, la circunstancia de baber caido una granada enemiga en medio de un regimiento, y el haber coincidido con el incendio de algunas de las nuestras, infundió tal espanto en los que más cerca se hallaban, que trasmitiendo el terror á otros y cundiendo casi á todos, diéronse á huir ciega y atropelladamente, sun que les sirviera de lección ni de ejemplo ver á su general en gefe permanecer firme é inmóvil en su puesto con los generales. Roca y Lazan y algunos oficiales. Los canones que habían quedado de la

Teno xxiv. 13

accion de María se perdieron en la fuga, no que en el combate de Belchte; por lo mismo que apenas hubo combate, habo tambien pocos muertes y pocos prisioneros, si por parte de Blake purlo haber algo censurable en haber aceptade otra accion, reciente ann la poco afortunada de hacia tres dias dió al menos una proeba más de serenidad y de firmeza, que á haber sido imitada por las tropas pudiera habernos dado un nuevo trianfo. Así el resultado fué volver nuestras divisiones á los puntos de donde halian partido, los aragoneses con Lazan á Tortosa, los valencianos á Morella y San Mateo. Avanzaron los franceses á Alcañiz; dividieronse en columnas amenazando los puntos que ocupaban los nuestros, y Suchet, recobrada Monzon, regresó à Zaragoza, donde en lugar del descanso que ao prometia, le esperaba combatir con las guerrillas y cuerpos francos que cada dia se multiplicaban. Blake volvio la vista de Cataluña y alla partio con noticia del sitto que Saint-Cyr tema puesto à Gerona, que es el estado en que dejamos atrás las cosas y sucesos de aquel Principado.

Mas todo esto era de escasa monta en cotejo de lo que había quedado amagando y se realizó pronto hácia la parte de Extremadura. La concentración de los tres ejercitos bajo el mando del mariscal Soult, dispuesta por Napoleon y con invencible renugnancia obedecida por Ney, indicaba, y tales eran las ordenes del mperador, que iban à emprenderse operaciones

en grande. Cuáles fuesen éstas, dependeria de los planes y movimientos de los ingleses. Calculando Soult que éstos, cansados de su espedicion sobre el Duero y el Miño, no volverian á entrar en lucha hasta setiembre, propúsose arrojarlos de la península penotrando con a a sesenta mil hombres en Portugel por el lado de Ciudad-Rodrigo, poniendo al efecto inmedistamento sino à esta plaza, pero pidiendo para mayor seguridad otros tres cuerpos que protegieran su marcha, uno en el Norte, otro en el Tajo, y otro de reserva formado con las tropas de Madrid: pedia además un tren de batir y cantidad considerable de dinero Para obtener la aprobación de este plan despachó à Madrid al general Foy. Pero el rey José y el mayor general Jourdan, que preveian y discurrian mejor que el duque de Dalmacia sobre la época y la dirección en que se moverian los ingleses, contestirante de modo que hubiera debido desistir de su idea, diciéndole entre otras cosas que de Aragon y Cataluña no se podia. distraer un hombre, que el ejército de observacion del Tajo estaba ya formado y ocupando su puesto, que la guarnicion de Madrid era corta y no podia formarse de ella la reserva, ni monos enviaria entre Avila y Salamanca, que si insistia en sitiar á Gindad-Rodrigo le proporcionaria artillería gruesa, pero en cuanto á dinero le era unposible, porque bacia custro meses que la administracion civil no se pagaba, y él se estaba mantemendo de la plata labrada, que hacia acuñar

en la casa de moneda. Soult sin embargo persistió, v sun luzo más, que fue empeñarse en llevar al mariscal Mortier à Salamanea, contra la voluntad de José que le tenia muy oportunamente colocado en Yillacastin, donde hubiera podido hacerle un importantisimo servicio, como se vio después (1).

En efecto, contra los cálculos de Soult, y mas en conformidad con los de José y Jourdan, el general inglés Wellesley, habiendo levantado el 27 de junio el campo de Abrantes, prosiguió su marcha en direccion á Extremadura, estableció su cuartel general en Plasencia, y no en setiembre, sino en 10 de julio pasaba á avistarse con el general español Cuesta en las casas del Puerto orilla izquierda del Tajo, para acordar el plan de campaña sobre el que ya antes habian tratado por escrito. Luego que se pusieron de acherdo, se volvió el inglés à Plasencia, desde donde manifestó (16 de julio), que si bien estaba pronto á ejecutar el plan convenido, respecto á subsistencias el ejército británico estaba careciendo de muchos artículos, y que si España no los suministraba, tendria que pasarse sin la ayuda de aus aliados. Sorprendió tan acerbo lenguaje y tan inmerecida amenaza; lo primero, porque, como decia muy bien el general español, lo que para los es-

que soure esto mediaron. I que mentos de estos se hallan copiados no hacemos sino extractor mos en algunas historias y memorias sucintamente, constan da la cor- francesas. tespondencia oficial que se conser-

<sup>(1)</sup> Todas las contestaciones va y bemos visto. Pronjes decu-

pañoles era abundancia lo tenian por escasos los ingleses; lo segundo, porque madie mejor que el general británico sabia, puesto que se quejaba amarga y fre cuentemente de ello, que su indisciplinada gente no se cuidaba sino de robar y saquear indignamente el país que habia venido á socorrer y en que tan bien recibida babia sido, y no ya para mantenerse, sino para vender a los pueblos lo mismo que les quitaba (1).

Reduciase el plan concertado á lo siguiente: el genera, ingles Wilson con la fuerza de su mando y dos batallones de españoles avanzaria por la Vera de Plasencia y purblus de la derecha del Alberche hasta Escalona: el ejercito británico cruzaria el Tiétar marchando à Oropesa y el Casar, hasta ponerse en contacto con la division de Wilson: Guesta con el suyo pasaria el Tajo por Al.naráz y Puento del Arzobispo-

escica de calo el infilmo Welterley en au correspondencia. Hace tiemepo estoy pentando le decia a su sunigo dorge Williem qua un estretto incles no po tria autrir ni suos tria tios ni los receses, y in conducta reciente de les soluzions
 del que tamb o me principa claramente lu exacto de mi opinion en
ruanto ai frimato, pues ban saequendo et para del modo mas horequendo et para del modo mas horequendo et para del modo mas horede uttrages cometidos por los aniespoderado do todos los bueyes, sin mas objeto que venderios à ja; ombina publicten que han estado. •Os agradeceda labelto manifesta-«seis este hoch «à for ministro» de «la regencia, etc.»

Y at vizcourie Castlereagh, sacretario de Estado: «No puedo spessivida de valver à llamar

(f) l'ié aqui cómo se espilente «vuestro atencion sobre el estado - de Indiscipi na en que m encues-emanes y violencias que enciales. entection froms. Apenus as sepa--ran de el as sus oficiales, o por

e y expand, with propriety, and st to draw your attention a gain to the of discipline of the army. -which is a subject of terious con-cern to me, unit well deserves the oconsideration of his Nojesy & Mi-

enisters, etc.a

siguiendo A Talavera: el general Veñegas, que se hallaba en Santa Cruz de Mudela, franquesria el Tojo por Fuentidueña, si permitia este movimiento la fuerza de Sebastiani que acampaba entre Consuegra y Madridejos, y marcharia sobre Madrid, debiendo retroceder à la Sierra por Tarancon si iban sobre él fuerzas superiores; de otro modo, y apoyado por los ejér citos aliados, marcharian todos sobre la capital. La division de Beresford se mantenia hácia Almeida guardando la frontera de Portugal. El duque del Parque, que acababa de reemplazar á la Romana, se habia encaminado hácia Ciudad-Rodrigo , dejando una sola division en Astárias y Galicia. Los franceses, ademas del 4.º cuerpo que observaba en la Mancha, á Venegas, tenian el 1.º à las ordenes de Victor à la izquierda del Aberche, ocupando su vanguardia à Talavera. De los tres cuerpos reunidos bajo el mando de Soult, y que componian una fuerza de 55.000 hombres, el 2.º estaba en Salamanca y Zamora, el 5.º en Valladolid y sus cercanías, el 6.º en Benavente, Astorga y Leon. Como se vé, el duque de Dalmacia, encargado de arrojar á los ingleses de la poníncula, se habia quedado en actitud de no poder impedir que se apoderáran de Madrid, que José, por no haber seguido aquel sus consejos, veia amenazada por tres ejércitos que ellos exageradamente hacian subir 4 100.000 hombres.

Despues de algunos dias de noticias inseguras y

de zozobra para los franceses, supo José por el mariacal Victor que Wellesley se habia reunido con Cuesta (21 de julio), que Wilson se hallaba en Escalona, y . que los ejércitos aliados avanzahan sobre Talavera, en lo cual veia un peligro inminente, porque suponia en los generales del ejército anglo-hispano el designio de facilitar à Venegas el paso del rio para lanzarso todos. tres juntos sobre Madrid. Con este temor, y á fin de impedirlo, dió immediatamente órden 4 Soult para que con toda la rapidez posible se moviese y marchase con sus tres cuerpos de ejércitos à Plasencia: ordenó à Sebastiani que se replegára sobre Toledó, y él mismo salió de Madrid con cinco mil hombres y catorce piezas, y con intencion de reusirse al primer cuerpo en el Alberche. Pero estas medidas no habrian bastado á evitar la derrota de este primer cuerpo, si Cuesta no se hubiese opuesto à atacarle el dia 23 como lo proponir sir Arturo Wellesley, conducta que se prestó á interpretaciones desfavorables al general español, é incomodó al inglés, que tomó de ello ocasion para volver à hablar de subsistencias, y declarar que si no se le aseguraba el mantenimiento de sus tropas no daria. un paso más aliá del Alberchel. Lo notable fue que Cuesta, tan remiso para la batalla el 23, al dia a guiente cuando ya el ejército enemigo habia levantado el campo avanzó el solo, sin los ingleses, por Santa Olalla hasta Torrijos (25 de julio); paso temerario, que le espuso à una catástrofe habiendo concentrado los



franceses todas sus fuerzas hácia Toledo; y así lo reconoció él mismo, no obstante el pomposo parte que dió á la Junta diciendo que los franceses iban de huida y no habia medio de atacarlos, puesto que entonces invitó a Wellesley á que fuera á unirsele, lo cual, resentido éste, no hizo sino á medias.

Por fortuna los enemigos, bien fuese por el cuidado en que los puso saber que el inglés Wilson se habia internado hasta Navalcarnero, cinco leguas de Madrid. temiendo que esta aproximación produjera un leyantamiento en la capital, Lien que el manscal Victor desaproyechars, como dicen, á su yez la ocasion de destruir à Cuesta, no hicieron sino arrollar nuestros nuestos avanzados, acomoter su vanguardia mandada por Latour-Maubourg, à la nuestra que capitaneaba Zayas, hacerla retroceder con bastante pérdida de los dragones de Villaviciosa que se vieron aticados entre unos vallados, y merced al socorro de tres mil caballos con que acudió el duquo de Alburquerque pudo nuestra vanguardia incorporarse al grueso del ejército, dejando de perseguirla por órden de Victor; así como Cuesta tuvo à bien retrogradar basta ampararse del ejército ingles, sin que por eso diera muestras de oir con más docilidad las reflaxiones de éste. «Habiendose malogrado, dice el autor de las Memorias del rev José, la ocasion de batir y dispersar el ejercito español, fué menester sufrir más tarde las consecuencias de esta falta.

Todo en efecto anunciaba la proximidad de un gran combate, por más que el estado mayor general francés hubiera querido rehuirle, basta que viniese Soult sobre la espalda de los aliados desde Salamanea con los tres cuerpos puestos à sus órdenes, segun muy atinadamente lo habia prevenido José. Pero Soult no venia, v Wellesley se preparó para la batalla, à cuvo efecto dio órden á Wilson para que retrocediese de Navalcarnero à Escalona. Escogió sir Artoro las posiciones en el terreno que desde Talavera se estiende cerca de una legua basta el cerro l'amado de Medellin. Componian el ejército español cinco d visiones de mfantería, mandadas por el marqués de Zavas, don Vicente Iglesias, el marqués de Portago, don Rafael Manglano y don Luis Alejandro Bassecourt: dos de caballeria, que guiaban don Juan Henestrosa y el duque de Alburquerque: la reserva, que estaba á cargo de don Juan Berthuy, y la vanguardia que capitaneaha don José de Zayas. Sobre 34,000 hombres eran los españoles prontos á entrar en pelea, de ellos 6,000 ginotes. De cuatro divisiones se componia el ejército anglo-portugués, formando juntas unos 22,000 comhatientes. Al decir de los historiadores franceses entre los cuerpos de Sebastiani, Victor y José componian una fuerza de 45,000 hombres útiles para el combate (1).



<sup>(</sup>f) Respecte al computo núme- entran en una batalla formal, hay ro de las fuerzas respectivas que por desgracia casi siempre bastan-

El 27 de jolio comenzó á aparecer el primer cuerpo del ejército francés sobre la elevada llanura que domina la izquiorda del Alberche. Per entre los olives y moreras del terreno que ocupaba el ejército combinado entreveia aquél sus maniobras sin poder distinguir si tomaba posicion ó se retiraba. Conocedor del terreno el mariscal Victor, fué el encargado por José do franquear el rio, como lo hizo, cavendo tan precipitadamente sobre la division que mandaba el general ingles Mackenzie que la obligó à replegarse con algun desórden, faltando poco para que quedára prisionero el mismo sir Arturo Wellesley que á su proximidad se ballaba. Pasaron los demás cuerpos el río, y despiegándose por el camino real de Talavera, cerca va de anochecer acometieron é hicieron retroceder con cierto azoramiento algunos batallones españoles é ingle ses, conteniendo solo á aquellos el fuego de nuestra artitlería. A las pueve de la poche atacaron puestra izquierda con bastante impetuosidad, sicado al fin rechazados por los ingleses; y una falsa alarma que à las

to divergencia ail en los jurtes esta baistia 45,000 hombres; calcu oficiales de los gefes como en las lau en 60,000 el ejército auglo-his-bistoria a de pueblos ó partidos la- pano, sin contar el cuerpo que teresados en la lueba, disminiyendo las propias y numeriando cas contrarias. En este, como en los infinitos casos analogos, es dificil al listoriador desapasionado averiguar la verdad con exactitud, per lales sold mas dotos que consulte. \* por mas que coteje los que en opuesto sen-ido sumiolatra cada parte. Los prenie exa franceses conficana habor llevado i verosimis.

lau en 60,000 el ejército angio-his-pano, sin contar el cuerpo que mandaba Venegas, al bien añaden, con cierto aire de desprecio al ejercito espeñol, que de ellos solo 20,000 eran vertiaderos solda-dos tanto peor para ellos, si por tales soldados eran vencidos. Escusado es decir que tenemos la ci-fra que lijamos, si ou por rigurosamente exacta, al menos por la man

doce de la noche se esparció por el campo español dió ocasien á un comfuso tiroteo que duró algun rato. Amaneció al fin el 28 (julio), que con razon un historiador v hombre de Estado francés llama «dia memorable en aus guerras con España; y deseoso Victor de reparar el poco éxito de las tentativas del anterior, resolvió atacar vigoresamente el centro de que principalmente intentaha apoderarse, baciendo concurrir á este movimiento las divisiones Ruffin, Lapisse y Villatte. La escogida division Lapisse encargada de tomar la alture «pagó (son palabras de un historiador francés) con -una perdida enorme su atrevido ataque y su brillan-«te retirada. Cerca de quinientos hombres por cada «regimiento, ó lo que es lo mismo, mil quinientos por stoda la division, quedaron tendidos en las gradas de «aquel cerro fatal, contra el que habían ido á estre-·llarse dos ataques sucesivos ejecutados con estraor-«dinario heroismo.»

A las diez de la mañana, vacilante el rey José en la duda de si convendria ó nó continuar la batalla, lo consultó con Jourdan y con Victor. El primero, especto y prudente, y apoyado en muy atendibles razones, opinó por la suspension, al menos hasta que el mariscal Soult con sus tres cuerpos reunidos corriéndose por Plasencia tomára la retaguardía al ejército anglo-hispano. El segundo, más ardoroso y mas confiado en si mismo, respondió, que si el rey queria atacar la derecha y centro enemigo con el 4 "cuer

po, el se comprometia á desalojarle del disputado cerro, añadiendo que si esto no se conseguia con tropas como las suyas, era preciso renunciar á hacer la guerra. Cuando José fluctuaba entre el consejo de la prudencia y el del ardor, recibió una carta de Soult anunciándele que no podria estar en Plasencia hasta el 3 ó el 5 de agosto. Y como por una parte temiera que Victor dijera à Napoleon que le habian hecho perder la mejor ocasion de destruir á los ingicses, y por otra supiese que Venegas se aproximaba à Toledo y Aranjuez, y recelára verse cortado en su retirada á la capital, resolviose, antes que à dividir las fuerzas para acodir à este peligro, à aventurar la batalla, en cuya virtud se decidió à atacar inmediatamente, pero por pronto que se trasmitieron à cada, cuerpo las órdenes del estado mayor, no se principió á ponerlas en ejecucion hasta las dos de la tarde

No nos empeñaremos nosotros en apurar con precision y exactitud el pormenor de los movimientos y evoluciones ejecutadas por cada parte en esta batalla, ni nos afanaremos por concordar las variaciones que en las diferentes relaciones de ella se observan, ni en averiguar si ta division Ruthin ataco la izquienta de los ingleses antes que Sebastiani o Lapisse se dirigieran contra la derecha o centro de los españoles, ni si tomaron o perdieron una o mas veces una altura que se disputára, ni si resistio tal cuerno los disparos de metralla o rechazo mejor que otro una carga de caballería. Lo que á nuestro propósito bace es saber, y que en esto convengan propios y estraños, que en el combate de aquel dia, el mayor que en esta guerra se había dado, por el número de combatientes, y solemnizado con la presencia del rey José, ingleses y españoles rivalizaron en denuedo y bizarria; y si bien hubo momentos en que estuvo comprometida la suerte de la batalla para los aliados, merced á los heróicos esfuerzos de los giactes y à los certeros disparos de la artilleria rehiciéronse y tomoron ascendiente sobre el enemigo hasta obligarle á retirarse con considerable pérdida: retirada que fué despues objeto de vivas contestaciones entre los generales Victor y Sebastiani, pretendiendo ca la uno haberse retirado porque el otro habia abandonado su posicion; retirada que unos sostienen haberse ventirado por órden del rey José, y que el mariscal Jourdan afirma haberse Lecho un necendad, sin órden del gefe del ejército y contra su voluntad: revertas que patentizan un vencimiento que les costaba trabajo confesar.

La pérdida de los franceses, ademis de 16 cañones que dejaron en nuestro poder, fué (ponemos la cifra de sus propias la storias) de 944 muertos, 6,294 heridos, y 156 prissoneros: entre los muertos se contaba el bravo general Lapisse, y entre los heridos ocho coroneles y un general de brigada. Tovicron los ingleses entre nuertos, heridos y prisioneros mas de 6,000, contándose entre los muertos los generales

LN.

Mackenzie v Langworth. En 4,200 hombres consistió la de los españoles, siendo de los heridos el general. Manglano. Porque unos cuerpos españoles habian fiaqueado la vispera, intentó el general Coesta diezmarlos, y sun comenzó la sangrienta ejecucion, en términos que llevaba ya sacrificados cincuenta hombres, y no sabemos hasta dónde hubiera llevado su ferecidad, si intercediendo el general inglés no hubiera amansado sua iras. Tal fué el resultado de la célebro batalla de Talavera de la Reina 28 de julio, 1809). La Junta Central española nombró á sir Arturo Wellesley capitan general de ejércato, y el gebierno británico le dió el título de vizconde de Wellington, con que en adelante le conoceremos. Entre otras gracias que la Central otorgo à los gefes españoles que más ne habian distinguigo, fué una la gran cruz de Carlos III. con que condecoró al general Guesta (1),

agria y duramente è sa kermano ningena reataja, y coorduin di- macis.»—Sobre los muchos do-

(1) Put esta listalla causa de ciendo: ¡No se enticade una pulamuchas y muy graves discordias bra de los grandes movimientos antre los franceses. No solo bube de la guerra en Madria, a Pero antre los franceses. No solo bube de in guerra en Madria, a Pero neres y másses increpaciones sobre la redrada entre Victor y Sebre la redrada entre Victor y Sebre la redrada entre Victor y Sebre la tradición del rey de Roma, bastiani, umo familien entre el turo con Natiolesia una larga contrariscal Victor y el rey José, ferencia sobre esta batalla de Tansegurando aquel haberlo becho por órdea de este, segunda este de la convenienta se se para, ambaber dado semejos a ordea. Por ou de la convenienta entre el se para de la convenienta de la conveni altora digo que no debiste canten-tarte con dar à Soul, la tribe de losé por sus uteposiciones para la marcha por medio del general Foy, hatalla, y entre otras cosas designados dentste enviarle con tente cia, el plan de bacer tenir à contro oficiales, y engir que uso Soul, sobre Planescia era fatal y de sus propos ayundantes de camcontra trelas las tegras, que te- po se volvarse sino con el cuer-nta todos los inconvenientes y po de ejercito del duque de Dal-

Lord Wellington y los españoles permanecieron en Talavera, donde se les reunió el 29 el general Crawfurd con 3,000 hombres, absteniendose á pesar de eso de ir al alcance de los francesos, que el mismo dia 29 repasaron el Alberche, primero el rey Jusé con el 4.º cuerpo y la reserva, dirigiéndose por Santa · Olalia hácia Toledo y Madrid, ambas amenazadas por el general Venegas, cuyos destacamentos llegaban hasta Valdemoro. El mariscal Victor con su primer cuerpo se retiró tambien (1.º de agosto) bácia Maqueda y Santa Cruz del Retamar, temeroso del general inglés Wilson, lo cual dió ocasion á nuevos desacuerdos entre los gefes franceses. Aunque Wellesley alegó como causa de no seguir al alcance del enemigo su consabida queja de la falta de viveres, es indudable que influyeron en su conducta otros motivos y razones, y no era la menor entre estas que al ejército francés, aunque vencido, no habia sido deshecho. No creemos que supiera todavía, aunque se publica en Madrid el 27 de julio por Gaceta extraordinaria, el armisticio celebrado en Zuaim entre el

cuat prueba la importancia que die sa lamenta de lo que le ha calt, y el dolor que les accestantes de la calta de la calta de la que le ha calta de la que le ha calta de la c

comentos que sobre este asunto haber triunfado en él , así como hemos visto, y les muy encosta de vé por sus historias la violenque se en uentran en las Memorias del rey José, tambiém blees que confesar, que fuese victoria puso pi lipal del tomo XI de la pareconsiguió el ejército se con el titulo de l'acquescatar actas concentrante, lesto se cultum resent el titulo de l'acquescatar actas concentrante, lesto se cultum resent el titulo de l'acquescatar actas concentrante.



emperador y los austriacos: lo que sabia era, y esto pudo influir mas que nada en su determinación, que Soult venia avanzando con sus tres cuerpos, tanto que el 30 de julio atravesó el puerto de Baños, ahuyentando de el al marqués del Reino que con escasas fuerzas le defendia, obligándole á replegarse al Tiétar, y quedando así allanado á los franceses el camino de Plasencia.

Acordaron en su vista los generales aliados, pero esto era el 2 de agosto, que el ejército inglés fuera al encuentro del duque de Dalmacia, y que el español permaneciera en Talavera al cuidado de Victor, por si volvia à avanzar por aquel lado. En su virtud pasó el de Wellington con su gente à Oropesa (5 de agosto), donde al siguiente dia le sorprendió la Regada del general Cuesta, que no atreviéndose á permanecer solo en Ta avera por temor a mariscal Victor y al rey José, se fue á incorporar al ejercito británico. Desazonó á Wellington semejanto precipitacion, en la cual, sobre ser contraria á lo acordado, quedaban abandonados en Talavera todos los heridos ingleses, que lo cran en gran número. Fuese por esto, fuese tambien, lo cual es muy verosimil, por temor à las fuerzas de Soult, que no bajaban de 50,000 hombres, tambien él mudo de pensamiento, y en vez de ir á buscar los francesos, determinó pasar el Tajo por el piente del Arzobispo, y estableció su cuartel general en Deleitosa (7 de agosto), dejando á los españoles, que le siguieron, el cuidado

de cubrir su retaguardia. Encontráronse ambos ejércitos metidos en terribles desfiladeros, de que salieron con grandes dificultades, en ocasion que el 5.º cuerpo de Soult guiado por Mortier, en comunicacion ya con Victor que desde el 6 habra vuelto á Talavera, se dispenia á forzar el puente del Arzobisno.

El 8 de agosto el mariscal Mortier, duque de Treviso, atacó dicho puente, que los españoles tenian fortificado. Mas en tanto que éstos atendian á su defensa, no advirtieron que 800 ginetes enemigos, guisdos por el general Caulincourt, vadeaban el Taio. los quales acometiendo por la espalda á los nuestros facilitaban practicar igual operacion à un cuerpo de 6,600 caballos que á la orilla opuesta quedaba. No habiendo llegado á tiempo de impelirlo los 3,000 ginetes españoles que mandaba el dirque de Alburquerque, los defensores del puente huveron desconcertados, tirando los unos á Guadalupe, los otros á Valdelacasa, y dejando en poder del enemigo 30 canones, muchos carros de equipages y algunos centenares de prisioneros. Por fortuna este no pudo reguiradelante, pues el puente de Almaráz estaba cortado, y por el del Arzobispo era meterse en los mismos desfiladeros de que scababan de salir con tanto trabajo los ingleses. Así por esto, como porque llamaba la atenciou del rey José lo que pasaba hácia Toledo y Madrid, y per ser tambien le mas conforme à las érdenes antes expedidas por Napoleon desde Schoen-

Тово зхич.

44

bruna, suspendiéronse las operaciones por la parte de Extremadura. Soult recibió órden de situarse con el 2.º cuerpo en Plasencia; Mortier do ocupar las cercantas de Oropesa con el 5.3 y Ney con el 6.1 de trasladarse à Salamanca, y arrojar de alli las tropas del duque del Parque que la estaban conpando. Al atravesar Ney el puerto de Baños, encontró, ataco y disperso la division hispano-lusitana que mandaba el inglés Wilson, no ser que le disputára à palmos el terreno y sin batirse briosamente por algunas boras, tan inferior en número como era. En cuatro dias se puso el duque de Elchingen de Plasencia en Salamanca, aun con haberse detenido à dar un combate. Esta celeridad bizo resaltar más la lentitud con que el duque de Dalmacia había hecho ántes su marcha de Salamanca á Plasencia, lentitud á que el rey José y su zefe de estado mayor Jourdan atribuyeron siempre, y no sin fundamento, la pérdida de la batalla de Talavera, cuando con mas rapidez en aquel movimiento pudieran haber destruido al ejército inglés.

Mientras esto pasaba por la parte de Extremadura, José y Sebastiani habian atendido à libertar la capital del reino, amenazada, como indicames, por el ejercito de Venegas, à quien la Central habia conferido el mando interino de Castilla la Nueva, con prevencion de que residiese en Madrid, caso de poder ocuparla, en lo cual llevaba tambien la Junta el desi, nio de disminuir el fatal influjo de Cuesta. Era el ejercito de Ve-

negas de lo mas lucido y bien acondicionado que entonces teniamos: constaba de cerca de 30.000 hombres, distribuidos en cinco divisiones, regulas por generales acreditados, como lo eran Lacy, Vigodet, Giron, Castejon y Zerain: mandaba la caballeria el marqués de tielo. Habia reconcentrado su fuerza principal en Aranjuez, con propósito de defender los puentes y vados del Tajo, dejando detrás dos divisiones en el camino de Ocaña. El 5 de agosto acometieron los franceses por la orilla izquierda tratando de ganar los tres puentes rechazáronlos con vigor nuestras troj as guiadas por los generales Giron, Lacy y Vigodot, y desistieron aquellos despues de aufrir pérdida no escasa. Dirigiéronse luego á Toledo, el 9 pasaron el Tajo por esta ciudad y los vados de Añover. v José con su reserva actuó su cuartel general en Vargas. En vista de este movimiento juntó el español Venegas sus fuerzos en Almonacid, inclinado á presentar la batalla, con cuya opinion coincidió la de los demas generales. No la rehuyeron los franceses, antes bien la anticiparon, y cuando el 11 por la mañana partio el rey José de Toledo con su guardia y con intencion de atacar, encontró ya al general Sebastiani empeñado en el combate. No fue éste favorable à los españoles: cuando llego es rey José con la reserva, la quinta division nuestra habia ya flaqueado; la colina en que estaban las principales fuerzas españolas fué tomada, despues de una viva resistencia, la division de Lacy

se vió sumamente comprometida. Venegas dio la órden de retirada, retirada que no pudo hacerse con órden à pesar de les acertadas maniobras de las diviaiones Vigodet y Castejon, pues la voladura de unos carros de municiones asustó y disperso la caballería, y huyeren todos atropelladamente. Lácia Magzanares. Aun allí corrio la voz de hallarse cortados por el enemigo, con lo cual desbandadamente se shuyentaron, no parando en su fuga hasta Sierra-Morena, donde al fia después se relicieron, segun costumbre

La derrota de Almonacid nos costó la pérdida de 4,000 hombres, diez y seis piezas de cañon y algunas handeras. Los franceses confesaron haber tenido 319 muertos y mas de 2,000 heridos. Sin embargo, el rey José durigio en Madridejos á sus tropas una jactaneiosa proclama, que se publicó después en la Gaceta de Madrid, exagerando su triunfo, el número de las fuerxas españolas y su pérdida (1). José despues de esta

<sup>(1)</sup> La proclama decia entre otran coma a Pero le que era imposible preveer es la hatalla de alimenacid. Con efecto, acômo se había de creer que ese ejército de la Mancha, aunque su luerza constata en 40,000 hombres, tuvisse no obstante la oradia de remairre y marchar nobre Toledo. I La victoria no ha astido largo rato indecisa. Generales, todo ha sicto envecito en um derrota completa. Ya han catin en mos llastado esta proclama, y lo valos à demostrar por las mismatolo ha sicto envecito en um derrota completa. Ya han catin en mos llastado esta proclama por las mismatolo ha sicto envecito en um derrota completa. Ya han catin en mos llastado esta proclama fuerzas españolas que la proclama descritos de municioses y otros descritos de equipages. El enerrota de 20,000. Les treints cado-

victoria se volvió à Madrid (15 de agosto). El mariscal Victor de órden suya pasó à la Mancha, y estableció su cuartel general en Daimiel. El 4.º cuerpo se situó sobre el Tajo desde Aranjuez hasta Toledo. Por la parte de Extremadura, el general Guesta, abrumado por los años, por los disgustos y por las contrariedades de la guerra, hizo dimision de su mando (12 de agosto), sucediéndole interinamente el general don Francisco de Egofa. Wellington con el ejército inglés retrocedió desde Jaraicejo (20 de agosto) bácia Badajos, estableciendose en la frontera de Portugal.

Así termino aquella campaña de veinte dias, que con tan favorable estrella para nosotros se habia inaugurado con la batalla de Talavera. Si es cierto, como proclamaban nuestros enemigos, que el plan de los españoles se habia completamente trustrado, que en vez de llegar por una parte à Madrid y por otra hasta el Ebro, como lo ofrecia el general Cuesta à la Junta de Sevilla fueron obligados à huir precipitadamente à Sierra-Merena después de perder mucha gente, y à retirarse el ejercito inglés à la frontera de Portugal, tambien lo ca, y uno de sua mas afamados historiadores así to confiesa, que ellos, «con trescientos mil sol-

nos cogidos, segun la proclima, en las Memaries son diez y sels. Los cien carros de munkiones de la proclama, se reducen en las Memurias a treinta y uno. De los doscientos de esplipages no se hace mencion en las Mamorias. La per-

dida de bombres que por la proclama fué de siete mil, sin contar crecidisimo número de beridos, en las Memorias no pasa entre todos de cuatro mil.—Memorias del rey Jose, tom. VI., pag 256. dados veteranos, los mejores que ha tenido nunca Francia (son sus palabras testuales), y coyo número efectivo ascendia 4 doscientos mil combatientes, » habiendose prometido estar en julio en Lisboa, en Sevilla, en Cádia, y en Valencia, estaban en agosto, to en Lisboa, ni en Oporto signiera, sino en Salamanca: no en Cádiz ni en Sevilla, sino en Madrid: no en Valencia, sino en Zaragoza (1). Y añade el mismo escritor, que cuando Napoleon, que se hallaba en Schænbrunn preparando sus ejércitos por ai comenzaban de nuevo las hostilidades en Alemania, supo los sucesos de nuestra península, se afectó tan profundamente, y se enfurcció tanto contra los que habian tenido parte en ellos, incluso su mismo hermano, que á todos juzgó con severidad, de todos sospecho, y á todos quería aujetar à juicios y procesos criminales.

Si entre los mariscales franceses, y entre éstos y el rey José no hubo el mejor acuerdo, y á esto atribuyeron el poco fruto de aquella campaña, tambien hubo desacuerdos lamentables entre los gríes de los ejércitos británico y español, Wellesley y Cuesta, y entre
aquél y la Junta de Sevilla; desacuerdos que se creyó,
aunque en vano, terminarian con la venida del marqués de Wellesley, hermano de sir Arturo, como embajador de S. M. Británica cerca del gobierno español. El tema perpetuo del general ngles, la causa con

<sup>(1)</sup> Thiers, Historia del Imperio, lib. XXXVI.

que pretendia justificar, así la lentitud en ciertas operaciones como la ret rada á la frontera de Portugal y sua desabrimientos con Cuesta y con la Junta, era la escasez de subsistencias para sus tropas. No diremos nosotros que los viveres abundáran siempre, como fuera de desear, en un país de antes ya trabajado y devastado por franceses y españoles, ni aseguraremos tampoco que la Gentral desplegara todo el celo y actividad posibles, ni tomara siempre las mas acertadas medidas para proporcionarlos. Mas ni era verdad que careciese siempre de los precisos bastimentos, como sus mismos compatriotas lo reconocieron y consignaron (1), pudiendo con mas justicia lamentarse de ello nuestros soldados, ni era justo pretender que en la situacion en que se encontraba España se previnieran todas las necesidades y hubiera regularidad en el establecimiento y provision de almacenes. Y si bien tuvo razon Wellesley para despedir con ignominia à Lozano de Torres, enviado por la Junta para el objeto de los abastecimientos, no la tuvo para desatender ásperamento así al intendento Calvo de Bozas, que la Junta. envió después, con ser persona de muy otras y respetables condiciones que Lozano, como al general Eguia. con quien no tenra las prevenciones que con Caesta. los cuales le rogaban que desistiese de su retirada 4 Portugal. La aspereza con que desatendió á sus ruegos

<sup>(</sup>t) Como lo bizo lord London- peninsular, vol. 1., cap. 27 derry en su Narracion de la guerra

y à sus ofrecamientos, llevando adelante su propósito, indican que no la falta de subsistencias, sino otras causas influian en sus determinaciones, dando lugar à que sospechéran muchos no fuese una de éllas cierta maniobra para hacerse nombrar general en gefe del ejército aliado.

Tan pronto como José regresó à Madrid, contemplándose ya mas seguro, se consagró con actividad á los trabajos de gobierno y administracion interior. Ya antes habir instalado el Consejo de Estado, no así las Córtes ofrecidas por la Constitución de Bayona, que sus duda por lo árduo de las circunstancias no se atrevié à convocar. Así uno de ana primeros decretos fué la supresion de todos los Consejos, de Guerra, Marina, Ordenes, Indias y Hacienda, refundiéndolos en las secciones del de Estado. Siguiéronse à éste otros varios, todos sobre asuntos graves. Tales fueron: la supresion de todas las grandezas y títulos de Castilla, no reconociéndose en lo succeivo otros que los que él dispensara ú otorgára por decreto especial:—la cesación de todos los empleados en sus cargos y funciones, debiendo someterse á solicitar sus títulos del nuevo gobierno:-la obligacion de presentar en el término de un mes á los intendentes de las provincias todo documento de la deuda pública, sopena de ser declarados extinguidos en favor del Estado:-la supresion de todas las órdenes religiosas, así de monacales como de mendicantes, debiendo sus individros esta-



blecerse en los pueblos de su naturaleza, donde habian de recibir su pension:—la confiscacion de los bienes de los emigrados, y su aplicacion al pago de la deuda pública:—la creacion de 100 000,000 de reales en cédulas hipotecarias, destinados, mitad al ministerio de la Guerra, mitad al de lo Interior, para indemnizar á los que le hubiesen becho servicios importantes, ó sufrido por su causa pérdidas en la guerra:—la abolicion del impuesto conocido con el nombre de *Voto de Santiago* (b).

A estas medidas acompañaron v signieron otras, las cuales, lo mismo que puede decirse de las ya enumeradas, eran unas de carácter tiránico y odioso, otras benéficas y civilizadoras. Pertenecian á las primeras las persecuciones y los destierros á Francia de próceres y literatos, de togados é industriales, señalados por desafectos á la causa de la usurpacion; la de obligar á los que tenian bijos sirviendo en el ejército español á dar para el suyo un sustituto ó una indemnizacion en dinero; la de recoger la plata de las iglesias y otras semejantes. A las segundas pertenecian la organizacion de los grados y sueldos de la milicia, el plan de enseñanza pública, en que se prescribian ya muchas de las notables reformas que andando el tiempo y en nuestros propios dias se han ido adoptando con éxito

<sup>(1)</sup> Hemes mencionado estos cetos de Madzid del 1% al 15 de decretos por al órden con que agomo. ne fueron publicando en las Ga-

en España, y otras de parecida indole. Mas por desgracia las que hubieran podido ser provechosas, ó no se planteaban ó producian solo mezquinos é imperceptibles resultados por culpa de los encargados de su ejecucion.

En tante que en el centro de la península pasaban los sucesos militares de que acabamos de dar cuema á un estremo de España, en una de las más célebres ciudades de Cataluña en la historia antigua y moderna, se estaban realizando bechos insignes, tan terribles como gloriosos, que habian de ser la admiración de aquellos y de los venideros tiempos, que habian de dar houra y fama á la nación que sustenaba esta guerra, y que habian de causar tal asombro, como nadie podia esperar ya, vistos los prodigios de constancia y de valor que habia ofrecido al mundo la heróica Zaragoza. Nos referimos al memorable sitio y á la inmortal defensa de la plaza de Gerona.

Indicado dejarros atrás el empeño de los franceses en tomar á Gerona, ya porque las instrucciones y mandatos terminantes de Napoleon al gefo de su ejército de Cataluña eran de que se apoderáran de las plazas fuertes, ya porque ellos mismos anhelaban reparar el honor de las armas imperiales, no poco lastimado con la humallación y las perdidas sufridas en los ataques de los dos artos que en el año anterior de 1808 habian puesto á aquella misma ciudad. Resueltos esta tercera yez á vengar aquella doble afrenta, presentáronse el 6 de mayo de 1809 á la vista de la plaza las tropas francesas mandadas por el general Reille, si bien à les pocos dies le reemplazé. Verdier, que continuó al frente de ellas durante el sitio. Poblacion Gerona de mas de 14,000 almas, estendidas por las dos riberas del Oña, y prolongándose á su derecha hasta la umon de aquel rio con el Ter, dominada en aquella parte por varias alturas, si bien protegida por castillos y fuertes, pero de tal manera que tomando uno de cllos, y especialmente el de Monjuich, quedaba descubierta á los ataques de los agresores, necesitaba para su defensa, por la estension de su recinto y por les muchos puntos fortificados que habia que cubrir, de casi doble guarnicion de la que tenia, y á juicio de los mismos ingenieros franceses era muy imperfecta su fortificacion. Guarnecíania solo 5,673 hombres de todas armas. Pero á todo había de suplir la constancia de las tropas, el valor de los gefes y el patriotismo de las moradores. Gobernaba interinamente la plaza don Mariano Alvarez de Castro: era teniente de re, don Juan de Bohvar, que tan heroicamente se habia conducido ya en los dos sitios anteriores; Jirigia la artillería don Isidro de Mata, y mandaba los ingenieros don Guillermo Mmali. Resueltos los vectnos, todos sin distincion, incluso el clero secular y regular, y basta las mugeres, á contribuir, cada cual como pudiese, á la defensa de la ciudad, el coronel don Enrique O'Donnell organizó ocho compañías de

paisanos con el nombre de Cruzada, y hasta de mugeres se formó una compañía titulada de Santa Bárbara, encargada de asistir á los heridos y de hacer y llevar cartuchos y víveres á los defensores. Nombrosé generalísimo al Santo patrono de la ciudad San Narciso, á cuya proteccion é intercesion atribuian los devotos moradores su salvacion de los ataques y paligros en las guerras de antiguos tiempos.

Hasta el 31 de mayo no habian adelantado otra cosa los sitiadores que arrojar con trabajo á los nuestros de la ermita de los Angeles. Aumentadas en la primer semana de junio las fuerzas enemigas hasta 18,000 hombres con los refuerzos que desde Vich les envió Saint-Cyr, circunvalaron la plaza y comenzaron á atacar varios de los fuertes. El 12 (junio) se presentó ya un parlamentario á intunar la rendicion, y aqui es donde el gobernador Alvarez comenzo á demostrar lo que podia esperarso de su entereza y decision. «No quiero, contesto, trato ni comunicación con los enemigos de mi patria, y el emisario que en adelante vonga será recibido á metrallazos. Y de cumplirlo ast, y no ser solo una arrogante amenaza, dió después no pocas pruebas. Con esta respuesta, sin dejar de continuar los ataques á las torres y castillos, comenzo en la noche del 43 al 14 un terrible bombardeo. Soldados y vecinos defendian denodadamente los puntos que se les encomendaban; fueron no obstante sucesivantente desalojados de las torres de San Luis. San Narciso y San Daniel, en gran parte desmanteladas por la artillería. Habiendose apoderado el 21 Saint-Gyr, aunque à costa de sangre, de San Feliú de Guijols, aumentáronse las fuerzas sitiadoras hasta 30,000 hombres, sin que por eso en el resto del mes alcanzaran más ventajas, siendo el as á su vez molestadas por los somatenes.

Resueltos ya los franceses á apoderarse á toda costa de Monjuich, embistiéronle el 3 de julio con veinte piezas de grueso calibre y dos obuses. Guarnecíanle 900 hombres (1). En la noche del 4 intentaron ya los enemigos el primer asa.to: rechazados por la serenidad de los nuestros, suspendiéronlo hasta el 8: arremetieron aquel dia en columna cerrada, guiados por el valiente y temerario coronel Muff: temerario decimos, porque repelido hasta tres veces con gran estrago de los suyos, todavia se obstino en acometer la cuarta, hasta que herido él mismo y dosmayada con tanto destrozo su gente, hubo de retirarse con pérdida de dos mil hombres, entre ellos once oficiales. De los nuestres pereció don Mignel Pierson que mandaba en la brecha. Acibaro tambien el feliz resultado de aguellos asaltos la desgracia de haberse volado aquel mismo dia la torre de San Juan, intermedia entre la ciu-

(1) Como una bala devribara al misma, y enarbolaria de unevo. foso la bandera españosa que tre- Hechos purciates de asombrose vamolaba en uno de los angulos, el lor personal, parecidos a este, se for personal, parecidos a este, se vieron bastantes en este culebre altio.



subteniente dun Mariano Montoro tuvo el admirable arrojo de hajar à recogoria, aubir por la brocha

dad y Monjuich, pereciendo en la esplosion casi todos los españoles que la guardaban, y pudiendo solamente salvar á unos pucos el valor y la intrepidez de don Cárlos Beremendi, que no fué el solo rasgo de patriotismo con que se señalé en este sitio. Por aquellos dias se apoderó tambien Saint Cyr del pequeño puerto de Palamós, pereciendo igualmente casi todos sus defensores.

Pasó el resto de julio dedicado á impedir que entráran socorros en la plaza, logrando en efecto interceptar un convoy que conducia al coronei Marshall, valeroso irlandés que habia venido á tomar parte en esta guerra en favor de España, de cuyo encuentro solo este caudillo y unos pocos con él pudieron salvarse y penetrar en la ciudad. En cambio molestaban tambien à los sitiacores por todos lados y sin cesar algunos cuerpos de tropas nuestras, y sobre todo los somatenes y miqueletes, mandados por gefes tan intrépidos y activos como Porta Robira, Cuadrado, Iranzo, Milans y Clarós. Los fuegos de la plaza no cesaban tampoco, y una de las bombas incendio la terre de San Luis, de que se habian apoderado los franceses, quedando muchos de ellos entre los escombros, y sucediéndo es à au vez lo que à les nuestres habia acontecido pocos dias ántes con la voladura de la torro de San Juan. Llegado agosto, pusieron los franceses especial abineo y empeño en apoderarse de Monjoich. Diez y nueve baterias llegaron à levantarse para espugnarie. Hiciéronse dueños del rebellin, y todavia no desmayaba el ánimo ni se entibiaba el ardor de los nuestros, y todavis hicieron alguna salida co-tesa á los contrarios. Pero de los 900 hombres que le custodiaban habian pereciJo ya 511 soldados y 18 oficiales, casi todos los restantes estaban heridos; el coronel Nash que los mandaba creyó imposible prolongar más la resistencia; así lo comprendió tambien el consejo de oficiales que reunió, y resolviose en él abandonar el fuerte, no sin destru r antes las municiones y la artillería (12 de agosto). Reinas mas que fortaleza era ya aquel recinto cuai do le ocuparon los franceses: tres. mil hombres les habia costado conquistar aquellos escombros. El gobernador Alvarez, á pesar de su severidad, aprobó al fin la conducta de los valientes defengores de Monjuich, convencido de que habian llevado ru deber com, lidamente.

No nos admira que el general Verdier creyera, y no asegurára así á su gobierno que á la rendicion de Monjuich tardaria pocos dias en reguir la de la ciudad, que quedaba en efecto bastante descubierta y por flacos muros y muy escasos fuertes defendida. Pero equivocôse el general francês, como quien no conocia aún la tenacidad de aquellas tropas y de aquellos habitantes. Para defenderse de las nuevas baterías que él hizo construir en diferentes puntos y de los fuegos que vomitaban contra la ciudad, hacian los de dentro parapetos, tanjas, cortaduras y todo genero de obras, cer-

naban calles, y el gobernador Alvarez hizo colocar cañones hasta encima de la boveda de la catedral. Mandaba tambien hacer pequeñas salidas en cuanto lo permitia la escasez de la guarnicion. Cuéntase que en
una de ellas, como el oficial que la guiaba le preguntase dóndo se refugiaría en caso de necesidad, le contestó aquel imperturbable caudillo: «en el cementerio.»

De estas salidas se aprovechaban los catalanes de fuera
para introducirse en la plaza, ávidos de participar de
los trabajos y de la gloria de sus compatricios, y dia
hubo en que solo de Olot penetraron en la ciudad hasta cien hombres. Pero el principal encargado de proporcionar socorros mas formales de hombres y de
vituallas era el general Blake.

De vuelta de Aragon este general, despues de haber empleado algunos dias en la reorganización de su menguado y desconcertado ejercito, pensó seriamente en socorrer la ya muy estrechada y apurada plaza de Gerona. Por ásperos y montuosos caminos llegó á Vich, dondo pasó revista á sus tropas (27 y 28 de agosto), y prosiguiendo por escabrosas sendas al Coll de Buch y á San Hilary, donde se le juntaron siete regimientos, dio alli sus órdenes (31 de agosto) a don Manuel Llauder y al curonel de Unonia don Eurique O'Donnell, á aquél para que forse á desalojar al enemigo de la altura de los Angeles al norte de Gerona, á éste para que le llamase la atención por la parto de Bruñolas, mientras él con escasos 6,000 hombres que le

quedabara se adelantaba á las alturas del Padró á la vista de la ciudad sitiada. Llauder se apoderó con bizarría de la ermita de los Angeles, plantando en ella la bandera española, bien que teniendo que retirarse luego al pié de la altura por haber cargado á la ermita gran refuerzo de enemigos. O'Donnell, á quien se unió Loigorri, atacando vivamente la posicion de Bruñolas cumplia bien su mision de traer hacia at la mayor parte de las fuerzas francesas, mientras Rovira y Clarés combatian à la orilla izquierda del Ter. Entretanto por la derecha de este rio se acercaba á Gerona un convoy de 1,500 à 2,000 acémilas, escoltado por 4,000 infantes y 500 caballos à las órdenes del general García Conde. Este cuerpo corprendio y arrolló en Salt (1.º de setiembre) un fuerte destacamento francés, y el convoy y la division entera entraron tranquilamente en la plaza, no obstante la vigilancia y las moniobras de Verdier y de Saint-Cyr para impedirlo.

Quedaba la dificultad de volver á sacar las acémilas de la plaza, donde nada aprovechaban yá, y estorbaban mucho. Hízose tambien esta operacion tan diastra y felizmente (3 de setiembre), que sin perderse ni una sola caballería ni un solo hombre se salvaron y trasportaron á San Feliú, quedando segunda vez burlado Saint-Cyr. De la división de Conde quedaron en la ciudad mas de 3,000 hombres, cuyo refuerzo alentó grandemente la ya harto menguada guarnicion. Conde con el resto de su gente se volvió á Hostalrich, y Blake.

Tomo axiv.

48

despues de dirigir y proteger tan feliz operacion, se replegó sucesivamente á San Hilary, Roda, San Feliú y Olot. Exasperado el enemigo con este incidente, y ardiendo en deseos de vengarse, volvió á ocupar los puestos abandonados, recobró la ermita de los Angeles (6 de setiembre), y acuchilló á todos sus defensores, salvándose solo tres oficiales, y el coronel Llauder que se arrojó por una ventana. En los dias siguientes se renovaron con furor los ataques contra el flaco muro de la ciudad. Tres anchas trincheras habia abierto ya el cañon enemigo en los baluartes de Santa Lucía, Alemanes y San Cristóbal. Antes de dar el asalto envió Saint-Cyr parlamentarios à la plaza pidiendo la rendicion, pero Alvarez, compliendo la amenaza y la promesa que desde el principio había hecho, los recihió à metrallazos.

Tál conducta del indomable gobernador español necesariamente habia de indignar al general francés, y el asalto se hizo inevitable. A las cuatro de la tarde del 19 de setiembre cuatro columnas enemigas de á 2,000 hombres cada una avanzaban á las breches. Las campanas de Gerona, al mismo tiempo que los tambores, llamaban á paisanos y soldados á la defeusa de los puestos que de antemano se habian señalado á cada uno. A todos presidía, y á todos alentaba con su imperturbable continente el gobernador Alvarez, y el silencio mag estueso con que marchaban los de dentro contrastaba grandemente con el estruendo de los

descientes cañones que de la parte de fuera retumbaban En la brecha de Santa Lucía que acometió la primera columna enemiga, por dos veces fueron rechazados los agresores, quedanec allí sin vida muchos de ellos, bien que con la desgracia de que la perdiera tambien el valeroso coronel irlandés Marschall que mandaba nuestra gente. En las de Alemanes y San Cristóbal no fueron los francesés mas afortunados: de una los repelieron al arma blanca los regunientos de Ultonia y de Borbon, en otra los escarmentó don Blas de Fournas que la defendia. Los ataques á la torre de Gironella y á los fuertes del Calvario y del Condestable costaron algunas pérdidas à los nuestros v muchas á los contrarios. Don Mariano Alvarez acudía sereno à los puntos donde era mayor el peligro: á su vista y á su ejemplo se enardecian hasta las mugeres; algunas recibieron la muerte por su intrepidez: perdimos tambien oficiales muy distinguidos; ¿pero qué suponen 300 é 400 españoles que perecieran en los asaltos de aquel dia, en cotejo de cerca de 2,000 franceses que quedaron en sus brechas? Grande debió ser el escarmiento de los sitiadores, cuando Saint-Cyr. no se atrevió á repetir los asaltos, y cuando abiertas tantas y tan anchas brechas se decidió á convertir otra vez el sitio en bloqueo.

Atento siempre Blake al abastecimiento de la plaza, había estado preparando en Hostalrich otro convoy de igual número de acémilas que el anterior y algunos ganados. Propúsoso proteger él mismo su trasporte á Gerona con el grueso del ejercito, que constaba de 10,000 hombres, yendo don Enrique O'Donnell de vanguardia con otros 2,000. En tanto que Blake ocupaba las alturas de La Bisbal, O'Donnell arrolló dos destacamentos franceses que encontró al paso, avanzo, acaso con indiscreta intropidez, hasta la plaza, introdujo en ella hasta 300 acémilas, y él mismo entro con 1,200 hombres en Gerona (26 de settembre). Mas no pudo penetrar ni el resto del convoy ni el resto de la columna; uno y otra fueron cortados por Saint-Cyr, que interponiéndose de improviso entre O'Donnell y Blake, apoderóse de las brigadas y de los conductores, haciendo aborcar ó fusilar con desapiadada fiereza muchos de ellos, y quedando tambien en su poder gran parte de la escolta. Blake, cuyas fuerzas no bastaban para empeñar un combate con el enemigo, retiróse primeramente á Hostalrich, y después trasladó su cuartel general á Vich, donde permaneció hasta el 13 de octubre. El socorro de vituallas introducido en Gerona no bastaba ni con mucho á remediar la penuria de la plaza, y los 1.200 bombres que con él entraron más servian de embarazo que de provecho por lo que aumentaban el consumo. Pensó por lo mismo O'Donnell sériamente en cyacuar cuanto ántes pudiera la ciudad, las dificultades para la salida eran grandes; grande tambien el peligro; pero venció aquellas y salvó éste, cruzando una



noche silenciosamente la ciudad (12 de octubre), y uniéndose despues al ejército por medio de una atrevidísima marcha que ejecutó por el llano, atravesando nor entre destacamentos enemigos. Ya entonces no mandaba el sitio Saint-Cyr; habíale reemplazado el mariscal Augereau, llevando nuevos refuerzos para apretar el bloqueo.

En una de aquellas atrevidas empresas para el eocorro de la plaza fué gravemente herido el brigadier conde de Pino-Hermoso (don Luis Roca de Togores). gefe may querido del general Blake, y tambien del gobernador Alvarez, á cuyas órdenes habia servido en sus primeros años en guardias españolas: era el de Pino-Hermoso uno de los caudillos que más se habian distinguido desde el prancipio del altamiento nacional (1).

Sentian ya los situados los rigores del hambre: repartiase parcamente entre los soldados el escasisimo

(1) Habia en efecto este gene- en 1814 se la persiguiera y encaydisgusios, menguada au baclenda, y perdida su salad murió en 1838 en Alicante, donde ha-has sido consundante general, sin que el gubierno permittese signiara poner sebre su fereire la es-pada que voluntariamente habia desenvarinado y con tanto desin-terés blandido en defensa del trono y de la independencia de la patria.

roso patricio levantado en un pais mira per sus opiniones, como a natal un regimiento con el nom- tautos otros buenos españoles. De natel un regimiento con el nombre de Caradores de Oribuela, que unevo molestado despues de la los suldados llamaban voluntarios resection de 1835, abramado de de Pano-Hermoto, cujo cuergo pe-reció casa todo en Zaragoza, y en el cual hicieron sus primeras ar-mas algunos que llegaron, despues à los mas altos empleos de la malicia. Es conde, que comenzó cos-teandio de su patrimonio el man-tenimiento de sus soluntarios, hizo mas adelante el donatro de to-das sus rentas i la nacion; cuyo patriótico desprendimiento y cuyou servicios no impidieron que

grano que quedaba, mal molido en almireces ó cascos de bomba, y peor cocido; y los paisanos á quienes este miserable alimento faltaba se caian por las calles de debilidad, y morian de inanicion. Compañeras siempre de la miseria les enfermedades, de tal manera se desarrollaban y propagaban, que solo en el mes de octubre murieron 793 individuos, faltando localidad, y hasta las medicinas en los hospitales. No habia medio de introducir víveres, ni siquiera á la menuda, porque era tal la vigilancia de los sitiadores. que de noche colocaban perros en los caminos y veredas para que con sus ladridos avisáran la aproximacion de cualquier transcunto, y además de trecho en trecho ponian cuerdas con campanillas para el mismo objeto, siendo víctimas de este artificio aquellos á quienes el patriotismo ó el interés impulsaba á intentar llevarles algunas provisiones. Y Blake, que hizo nuevos esfuerzos y tentativas para avituallar más en grande à los sitiados, aun à costa de sérios combates con fuerzas superiores enemigas, se vió en la imposibilidad de ejecutarlo, teniendo que ceder al número. y siendo inútiles los rasgos de valor y de intrepidez con que se señaló O'Donnell. Las provisiones reunidas en Hostalrich fueron casi todas destruidas por los franceses, y Blake se retiró á Manresa.

Corria ya el mes de noviembrer Sentianse á un tiempo en la ciudad los estragos de la peste y los horrores del hambre. Comprábanse á exhorbitantes precios y se devoraban con ansia hasta los animales mas inmundos (1). Las bestias mismas, demacradas y no menos hambrientas que los hombres, se tiraban á comerse unas á otras. Faltaba á las madres jugo con que alimentar sus tiernas criaturas, y las veian perecer de manicion en su propio regazo: muchas no podian sobrevivirles. Rebalsadas las aguas en las calles, llenas de inmundicia, esparcidos acá y allá los cadáveres in-

timonio tibrado por el comisario don Epifanio Ignacio de Ruix, ca-pitan de la tercera compaña de la terazada Germadense, advirtien-

(1) Hé aqui el precto de los do que el tocho y las carnes de articulos, desde el mas mudico vaca, caballo y mulo mientras basta el mas subido, aegun tes- duraron se conservaron à un precio reguir, del que no permitió exceder el gobieron. Los de los demás comestibles fueros los aiguien les:

|                              | Precios módicos. |               | Precios subidos. |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Una gallina                  |                  | 34 rs.        | 320 rs.          |
| Las perdis                   |                  | 4年            | 80               |
| Un gorrion                   |                  | 2 cuartes.    | 4                |
| Un pichon.                   |                  | O es.         | 40               |
| La rator.                    |                  | 1             | 6                |
| Un gate                      |                  | 8             | 30               |
| Un gate                      |                  | 40            | 200              |
| Bacalao, la libra            |                  | 15 cuartes.   | 33               |
| Pescado del Ter, la dhra     |                  | 4 rs.         | 56               |
| Aceite, la medida            |                  | 20 cuartos.   | 31               |
| Huevos, la docena            |                  | 24            | 96               |
| Acroz, la libra              |                  | 49            | 39               |
| Café, la libra               |                  | 8 rs.         | 24               |
| Chocolate, la libra.         |                  | 18            | 84               |
| Queso, la libra              |                  | T.            | 4.0              |
| Pan, la Ibra                 |                  | 5 cnartos     | 8                |
| Una galieta.                 |                  |               | Ř                |
| Trigo candeal, in cuartera   |                  | 80 m          | 113              |
| ld mexclado, la cuartera     |                  | 48            | 96               |
| Cebada, la cuartera.         |                  | 50            | 116              |
| Habas, la cuartera.          |                  | 40            | 80               |
| Azucur, la libra             |                  | T.            | 24               |
| Veine de sebo, la libra.     |                  | 4             | 40               |
| bl de cers, la ibra.         |                  | 12            | 33               |
| Leia, el quintal             |                  | 8             | 40               |
| Carlon is appears            |                  | 5 tp <b>2</b> | 40               |
| Carbon, la arroba            | * * *            | O LIM         | 100              |
| Tabaco la libra.             | l d a            | 24            | 100              |
| Por moler una cuartera de tr | ARO.             | a a           | 00               |

sepultos, sin abrigo ni descanso los vivos, infecto el aire, desarroliada la epidemia, henchidos los hospitales de gente y faltos de medicamentos, solo de la clase de soldados fallecieron de enfermedad en el mas de noviembre 1,378. Iban flagueando ya hasta los mas animosos y mas fuertes. Y sin embargo, el impertérrito gobernador Alvarez ó prendia ó rechazaba con aspereza à los emisarios que el general francés le enviaba aconsejándole la rendicion, aunque fuesen religiosos, de quienes aquél llegó tambien á valerse. Y como en la plaza oyése 4 uno pronunciar la palabra ca*ntalacio*a; «1Cómo! le dijo con imponente acento: solo vd. es aqui cobarde. Cuando ya no kaya viverez, nos comeremos á usted y à los de su ralea, y despues resolveré le que más convenga... Y uno de aquellos dias hizo publicar el bando siguiente: «Sepan las tropas que guarnecen los «primeros puestos, que los que ocupan los segundos tienen órden de hacer fuego, en caso de ataque, con- tra cualquiera que sobre ellos venga, sea español ó «francés, pues todo el que huye hace con su ejemplo mas da
 ño que el mismo enemigo.

Habíase entretanto reunido en Manresa, donde se haliaba Blake, una especie de congreso de personan notables de Cataluña, con el fin de promover un levantamiento general del Principado en favor de los de Gerona, impulsado tambien por la Junta Central. Mas con noticia que de esto tuvo el mariscal Augereau, apresuróse á renovar los suspendidos ataques: el 2 de

diciembre abrió nuevas brechas, ensanchó las que habia, y se apoderó del arrabal del Gármen. Otros ataques sucesivos la hicieron dueño del reducto de la ciudad y de las casas de Gironella (7 de diciembre). El 8 tenia en su poder casi todos los fuertes esteriores, incomunicados los que quedaban, con escasisima racion de trigo para solo dias, reducida ya toda la fuerza defensiva de Gerona á 1.100 hombres, ó rendidos de fatiga y escuálidos, o contagiados de la enfermedad, siendo lo peor y más triste de todo que el mismo Alvarez, cuyo físico no era tan inquebrantable como su espíritu, postrado hacia cuatro dias con una fiebre nerviosa, agravése tanto y considerésele en tan inmediato peligro de muerte que hubo de administrársele la Extrema-uncion. En uno de los pocos intérvalos que el debrio febril dejó despejadas sus potencias, babia delegado el mando de la plaza en el teniente rey don Juan Bolivar (9 de diciembre); mas, como dica elocuentemente un historiador, «postrado Alvarez, pos- tróse Gerona. > Bolivar, obrando prudentemente, congregó y consulto á una junta general. Iban ya muertas durante el sitio cerca de diez mil personas entre soldados y gente del pueblo; medios de resistencia faltaban ya de todo punto, y recibióse aviso de que los socorros del congreso catalan no podian llegar à tiempo de ser útiles. En tal conflicto, la junta, cediendo con gran pena á la dura ley de la necesidad. acordó enviar al brigadier don Blas de Fournas al

campamento enemigo para tratar de capitulacion; recibióle bien el general francés, y ajustose entre ambos una capitulacion tan digna como habia sido gloriosa la defensa.

«La guarnicion saldrá con los honores de la guerra, y entrará en Francia como prisionera de guerra. - Todos los habitantes serán respetados. - La reli-«gion católica continuará siendo observada, y será protegida.—Nañana 11 de diciembre la guarnicion saldrá de la plaza y desfilará por la puerta del Are-•ny.....-Fecho en Gerona, à las 7 de la noche à 10 de diciembre de 1809. Táles fueron las hases principales de la capitulacion. En las Notas adicionales que se le agregaron, se estipularon tambien sobre otros particulares no comprendidos en ella, condiciones no menos honrosas, tales como la de que los papeles del gobierno se depositarian intactos en el arch.vo del ayuntamiento, la de que los empleados en el ramo político de la guerra serian declarados libres y como no combatientes, y otras semejantes. En su virtud, el dia 11 entraron en la plaza los franceses. asombrados aquellos veteranos que habian hecho las grandes campañas de Napoleon al contemplar tantos escombros, tantos cadáveres, tantas muestras de heroismo, tantos y tan asombrosos signos de una maravillosa resistencia.

Así acató el famoso y memorable sitto de Gerona, que duró largos siete meses, en cuyo tiempo arrojaron los enemigos sobre la plaza más de 60,000 balas y 20,000 hombas y granadas, lanzadas por 40 baterías. Asombró á todo el mundo su duracion, porque excedió en mucho á lo que en los tiempos modernos se calcula que pueda prolongarse la defensa de las plazas más fuertes, y maravilló más por lo mismo que era tan imperfecta y débil la de Gerona. «Dejo este sitio, dice un historiado» francés conocido por enemigo de las glorias de España, un recuerdo inmortal en la historia.» Zaragoza y Gerona no han podido menos de arrancarles confesiones tan honrosas como ésta.

Pero la gran figura que se destaca siempre en el interesante cuadro de este famoso sitio, y que no es exageración comparar á las de los héroes de Homero, es la del gobernador Alvarez de Castro. Así lo comprendió la Junta Central apresurándose á decretar honores y premios á su heróico patriotismo é inclita constancia, para él si estuviese vivo, para su familia si por desgracia hubiese muerto, que la Junta lo ignoraba entonces, y diremos luego por qué.-Así lo comprendieron despues las Córtes de Cádiz mandando inscribir su nombre en letras de oro en el salon de sus sesiones al lado de los de otros mártires de la libertad y de la independencia española. Así lo comprendió el general Castaños haciendo colocar más adelante en el calabozó en que espiró una lápida que recordára su nombre y su trágico fin á la postendad. Así se comprendió en nuestros mismos dias dando el



título de marques de Gerona á un indivíduo de la familia de aquel patricio ilustre, título que sucesivamente han llevado con honra dos de sus descendientes que han ocupado distinguidos puestos en los altos cuerpos del Estado.

Ignoraba entonces la Central, y no era estraño, si Alvarez habria sucumbido de resultas de su gravisima enfermedad. No fué así, aunque à la honra de la Francia le habria sido mejor que así fuese. Contra toda esperanza se habia salvado. Alvarez de la enfermedad que le puso tan à las puertas del sepulcro, y el 23 de diciembre fué conducido à Francia, de donde á poco tiempo le volvieron à traer à España, encerrándole en el castillo de Figueras, privándole de la asistencia de au ayudante y de sua criados. La circunstancia de haber aparecido al dia siguiente expuesto su cadáver en unas parihuelas y cubierto con una sábana, sorpreadió á todos, é indujo á muchos la sospecha de que tan inopinada muerte hubiera sido mas violenta que natural. Deseariamos que ningun indicio hubiera podido confirmar sospecha tan terrible; mas por desgracia noticias oficiales, pedidas al parecer por el gobierno español, y fundadas en el testimonio de testigos oculares que reconocieron el cadáver, confirmaban, en vez de desvanecer, el recelo que se abrigaba acerca do la muerte del héroe de Gerona (t), sobre le cual nos abstenemos de hacer re-

(1) En 31 de marzo de 1810 paró el Intendente Bergmendi

flexiones, propias para atormentar todo corazon sensible.

desde Tortosa al marqués de las Hormagas la comunicación elguiente

Exemo, señor, - Por el oficio de V. E. de 26 de febrero prozimo patado que acabo de reclbir, veo ha becho V. E. presente al Supremo Consejo de Regencia de España é Indias el contenido de mi papel de 4 del mismo, re-muvo al fal estmiento del Exemo. teñor den Mariano Alvarez, dig-no gobernador de la plaza de Gerona, y que en su vista se ha servido S. M. resolver procure aparar cuanto me sea posible la certeza de la muerie de dicho general, avisando a V. E. lo que adeiante, à cuya real orden dans el examplimiento debulo, tomaudo las mas encaces disposiciones para descubrir el pormenor y la rerdad de un hecho ian borroroso, pudiendo asegurar entre-tanto a V. E. por decurración da lestigos neulares la efectiva muerte de este heroe en la plaza de Figueras à donde fué trasladado desde Perpiñan, y donde entro sin gravo daño en su salad, y

compareció caciaver, tendido en una paribuela al siguiente dia, cubierto con una abbana, la que deminimi por la curiosidad de varies vecisos, y del que me dió el parte de todo, puso de man-Beste un semblante circleno é hinchado, denotando que su muerte había sido la chra de poco momentos ; à que se agrega que el mismo informante encontro peco ântes en una de las calles de FIgueras à un llamado hoticeta, y por apodo el fraile de San Francisco, y ahora canônigo digaidad de Gerona, nombrado por nuestros enemigos, quien marchaba apresuradamente bácia el castillo. a donde dijo «iba corriende à confesar at señor Alvarez porque debia en brete morir.:—Todo lo que pongo en noticia de V. B. pora que baga de ella el uso que estimo por conveniente. - Dios guarde à V. E. muchos años. For-tosa 31 de marzo de 1810.-Exemo, señor. — Cários de Bernmendi. - Excuso, seisor marques de las Hormazas. -

## CAPÍTULO VIII.

## LAS GUERRILLAS.-OCAÑA.

## MODIFICACION DE LA CENTRAL.

1809.

(De junio à diciembre.)

Reflexion sobre las víctorias y las derrotas de nuestros ejércitos.— Su infraencia dentro y fuera de España. — Organizacion de las guerrillas. — Decreto de la Central. — Tendencia de los españoles à este genero de guerra.-Motivos que además los impulsaban à adoptarle. Opuestos y apasionados juicios que se han hecho acerca de los guerrilleros.—Cómo deben ser imparcialmente juzgados. -Su valor é l'atrepidez. - Servicios que prestaban. - Su elatoma de bacer la guerra - Crueldad de los franceses con ellos.-Represalias borribies. - Partidas y partidarios célebres. - En Aragon y Navarra. - Renovales, Villacampa y otros. - Suceso del Tremedal.—En la Alcarda y la Nancha.—El Empectuado, el Maneo, Mir--En Cantilla la Vieja.-El Capuchino, Saornil, el cura Merino, don Julian Sanchez. - Servicios que hicieros à las provincias ocupades por los franceses, y á las provincias libres. - Situacion de ios ejércitos reguiares. Conducta del gobierno inglés come silado de Bapaña - Desamparo de nuestra nacion despues de la paz entre Austria y el imperio francés. — Operaciones entre Salamanca y Ciudad-Rodrigo. - Triunfo de los españoles en Tamames. - Ejércho del centro de la Mancha. - Retirase à Sierra-Morena. -- Sucede Arcizaga en el mando a Eguia. Plan funesto de ventr puespo ejército à Madrid. — Su marcha en dirección de la capital. — Rengion de fuerzas francessas en Aranjuiez. -- Pónese el rey José al frente de ellas. Gefes y fuerzas respectivas de ambos ajerciton. — Batalla de Ocaba. — Fatal y completa derrota del ejerciio español —Benastra de Alba de Tormes — Marcha política de unestro gobierno. - Descontanto y conspiracion contra la Central.-Ambiciones é intrigas en sa mismo seno. - Desscuerdes entre la Central y les juntes provinciales. -- Proyectos sobre Regencia.--Aspiraciones de Palafox y del marqués de la Romana. - Nombramiento de una comision ejecutiva, y acuerdo de convecar Córtes. -Decreto de é de noviembre.-Ruevas intrigas en la Justa.-Arresto de Painfox y de Mostljo.--No estisface la comision ejecutiva ma esperantas públicas - Sintomas de próxima caida de la Comisico y de la junta general — Determinas rettrarse de Sevilla. -Deployable conducta del rey Fornando en Valencey durante estos SUCCESOR.

Hemos visto los resultados de la campaña de 1809 en diferentes provincias y comarcas de la península; campaña sostenida principalmente, como habrán observado nuestros lectoros, por ejércitos españoles ya organizados, obrando, unas veces eolos y sin estraño auxilio, como en Cataluña y Aragon, otras con el apoyo de auxiliares estrangeros, como en Extremadura, siempre y en todas partes protegidos cuanto era dable por las partidas mas ó menos numerosas de voluntarios á que se daba el nombre de guerrillas. Que nuestros ejércitos, en su mayor parte improvisados, no padjesen tener ni la organizacion, ni la disciplina, ni la práctica de batallar que tenian y habian traido ya los franceses, ni nuestros generales la táctica y la pericia de los suyos, cosa es que ni ahora ni entonces ha podido nadie desconocer. Por lo mismo á nadie tam-



poco podia causar maravilla que nuestros ejércitos fueran vencidos en Medellin y en Almonacid, en María y en Belchite; siendo lo verdaderamente admirable que quedáran vencedores en batallas como las de Alcañiz y Talavera, y que sostuvieran aitios como el de Gerona. No podemos por tanto convenir con un historiador moderno, que encuentra censurable à la Junta Central por haber gastado una gran parte de su actividad y de las fuerzas del país en crear ejércitos y en entregarlos á los generales, pidiendoles victorias. Necesidad de crear ejércitos habia; á generales tenjan que ser encomendados, y era natural descar victorias, y por consequencia pedirlas, de la manera que las victorias pueden pedirse. Ni podemos tampoco convenir en que las que consiguieron nuestros ejércitos fuesen estémies, pues si de algunas de ellas no se recogió inmediatamente todo el fruto que hubieran debido producir y habria sido de apetecer, estavieron lejos de ser infractuosas, reminaban el espíritu del ejercito y del pueblo, hacian en Europa un eco favorable à nuestra nacion, acreditábase que las legiones de Napoleon habian dejado de ser invencibles en España, reconocialo el emperador mismo, y no sa justo que nosotros démos á nuestros triunfos menos mérito del que les daba la Europa, y del que confesaban nuestros mismos enemigos.

Pero indica el propio escritor español á quien hacemos referencia, que habria sido mejor que la Contral, en vez de gastar las fuerzas de la nacion y su propia vitalidad en crear y organizar ejércitos regulares, las hubiera empleado en fomentar las partidas sudtas ó guerrillas, que á su juicto eran el terrible encinigo de los franceses, la última esperanza y la salvacion del pais. Tampoco es exácto que la Central descuidara de fomentar, alentar y proteger estas que podriamos llamar las fuerzas sutiles de aquella guer. ra, puesto que ademas de los emisarios y gefes que con tal objeto vimos haber enviado à Galicia, en 28 de diciembre 1808 expidió un decreto, en muchos artículos sobre el alistamiento y organización de esta milicia móvil, llegando á prescribir en sus últimas disposiciones la formacion de cuadrillas en que se diera entrada hasta á los que se habian ejercitado anteriormente en el contrabando, bajo las mismas reglas que las partidas, y señalándoles los mismos sueldos y emolumentos (1). Y sun se nombraron y destinaron comisarios à todas las provincias del reino para que al tenor de lo ordenado y decretado se levantase y organtzarse dicha clase de maiicia.

(i) «Atendiendo (deria el ar- que se establecen en los cuatro ticulo 29 de aquel reglamento) à articulos siguientes.» que muchos sugeros de obstoguido valor e intrepidez, por fal-ta oc un disconen que desplegar digramente los la esta, aditares con que los dotó la saturaleta, á -Bu de priparcionarles la carrera gloriosa y utilisina al Estado que les presentan las circunstancias actuales, se les indulars para emplearios en etra especió de (as; y si se presenta con caballo Partidas, que se denominarán y armas, se le pagará une y otro Cuedrillas, hajo ha condiciones por su justo valor.» emplearios en etra especio de

Uno de los articulos que secon us for art.culor que seguian era: A todo contrabandista de mar y tierra quo en el termino de ocho dias se presente para servir un alguna cuadrilla ante cualquiera juez militar o político de partido, o gefe del ejército, se la perdonará el de, ito cometido contra las reutes replata en respeta con esballo.

TOMO MAIV.

En verdad no necesitaban de grandes estimulos los españoles de aquel tiempo para cambiar la monótona regularidad del sosiego doméstico por las variadas impresiones de la vida de aventuras, de peligros y de combates, à que de antiguo y en todas las épocas, especialmente en las de guerras extrangeras ó intestinas, han mostrado siempre inclinacion y acreditado privilegiada aptitud los naturales de este suelo. A esta tendencia se agregaba ahora y servia de aguijon, en unos la indignacion producida por las demastas de los franceses, y el desco de vengar los incendios, saqueos y violencias por aquellos cometidos en las poblaciones y en el seno de las familias, tal vez el horrible assanato del padre o del hermano. tal vez el brutal ultrage de la esposa ó de la hija; en otros el legitimo designo de conquistar en la honrosa. cerrera de las ermas á costa de fatigas, de actos de valor y de servicios á la patria, una posicion mas brillante que la que pudieran alcanzar nunca en el oscuro rincon de un taller; en stros el afan de medros personales menos legitimos, y mas materiales y groseros. siguiera fuesen adquiridos á costa de los pacíficos habitantes cuyos hogares y haciendas aparentaban proteger; en otros el espíritu religioso; y en otros ea fin, y creemos fuesen los mas, un verdadero ardor patriótico, un afan sincero de contribuir y ayudar con todo género de esfuerzos y sacrificios á salvar la independencia de la patria, y de tomar parte activa

en la santa lucha que la nacion sostenia contra estraños invasores.

Así, sin calificar nosotros á cada una de estas partidas, ni menos á sus denodados caudillos, porque ni nos incumbe ni hace à nuestros fines, no podemos convenir con el juicio de aquellos para quienes era cada guerrillero un modelo de patriotismo y un dechado de virtudes cívicas y militares (1); ni tampoco con el de aquellos que exagerando los excesos y tropelías que por desgracia solian ejecutar algunos de aquellos partidarios, han querido que se los considerase como otros tantos bandidos, brigands, que era el título con que para desacreditarlos los designaban los franceses. Cierto que los habia entre ellos, por fortuna los menos en número, hombres sin educacion y avezados á los malos hábitos de una wida estragada ó licenciosa; que por sua demasías se hacian aun mas temibles á los honrados moradores de las aldeas que los mismos enemigos: achaque del estado revuelto de una sociedad, en que la necesidad obliga á tolerar y aun aceptar servicios de los mismos a quienes en otro caso jurgarian severamente los tribunales. Pero i los mas impulsaban nobles y generosos fines; nacidos unos en ilustre cuna, distinguidos otros en carreras científicas, hijos tambien otros



<sup>(</sup>i) Como el P. Salmon, à stimen bistorico de la Revolucion, quien faita poco prea suponeries de España, tomo II cap. 1. impecables y sansificacios.—Re-

de modestas pero honradas familias, cambiaban 6 el brillo 6 la comodidad de su casa 6 el lucro de su honrosa profesioa por las privaciones y los peligios de la guerra; conducianse como buenos, y eran el terror de los enemigos y el consuelo y amparo de las poblaciones. Intrepidos y valerosos todos, los mismos franceses no pudieron dejar de hacer justicia al comportamiento de algunos de ellos, y no estrañamos dijeran, por ejemplo de don Saturnino Albuin: «Si este hombre hubiera militado en las banderas de Napoleon, y ejecutado tales procesas, ya seria moriscal de Francia: « y que el mismo governador de Madrid Belliard dijese del partidario don Juan Palarea, llamado el Médico (porque ésta habia sido ántes su profesiou): «Le Medecio est un bon general, et un hombre humain.»

Servicios de importancia y de gran cuenta hacian todos, ya alantando y avivando el espíritu de independencia del país, ya interceptando correos ó convoyes de viveres á los enemigos, ya molestando á estos y embarazándolos en sus marchas, ya sorprendiendo destacamentos y partidas sueltas y obligándolos á no poder moverse sino en gruesas divisiones, ya cayendo aobre ellos como el rayo y acuchidandolos en los destiladeros y gargantas que tuvieran que atravesar, ya cortando las comunicaciones entre los diferentes enerpos y dislocando sus planes, ya protegiendo nuestras columnas, o llevando socorros á las plazas ó distrayendo á los sitiadores, ya sosteniendo reñidos choques

y refriegas, ó acciones sérias y formales, segun las partidas eran más ó ménos gruesas ó numerosas, ya con su movilidad cortínua apareciéndose de dia ó de noche como fantasmas donde y cuando el enemigo menos podia esperarlos, no dejandole momento de reposo y siendo como una contínua sombra suya, que los seguia á todas partes; de tal medo que su importunidad irritó á algunos generales franceses al estremo de dictar contra los partidarios que fuesen aprehen didos órdenes y medidas crueles é inhumanas, que produjeron á su vez represalias horribles.

De las partidas y partidarios mas notables que operaron en Galicia v en Cataluña hemos hecho mérito en los anteriores capítulos. Tócanos abora decir algo de las que en la segunda mitad del año 1809 trabajaban en pró de la causa nacional con provecho no escaso en otras provincias del reino. En Aragon, ademas de los cuerpos francos que acaudillaban el corouel Gayan y el brigadier Perena, y que existian ya cuando los ejércitos de Blake y Suchet se batian en Alcañiz, en María y en Belchite, aun despues de la retirada del general español à Cataluña quedazon caudillos intrépidos que dieron harto que hacer é hicieron no poco daño á los enemigos que en aquel reino habian quedado vencedores. Figuro entre ellos en primer término don Mariano Renovales, uno de los campeones de la defensa de Zaragoza, que habiendo logrado fugarse a' tiempo que le llevaban prisionere à

Francia, y emboscándose en los valles y asperezas de los lindes de Navarra y Aragon al pié del Pirinco, y reupiendo allí paisatos y soldados dispersos, sostavo una série de gloriosos combates con las columnas que en su persecucion fueron enviadas, destrozando à veces un batallon entero como en la roca de Undari, y causando ya tal desasosiego y zozobra á los generales franceses que de Zaragoza y Pampiona destacaron à un tiempo y en combinación fuerzas respetables para ver de atajar sus progresos. Una de estas columnas se dirigió al monasterio de San Juan de la Peña. donde se hallaba el segundo de Renovales don Miguel Saraca, Obligado este à retirarse despues de una defensa vigorosa, y apoderados los franceses del monasterio, entregaron à las llamas gran parte de aquel monumento histórico de la primitiva monarquia aragonesa, pereciendo en el incondio los pergaminos y papeles del precioso archivo que en él se custodiaha (26 de agosto). Igual desastre sufrió la villa de Anso. cabeza del valle de su nombre, en que después entraron los franceses. No siéndole ya posible à Renovales resistir à tautas fuerzas como en todas direcciones lo ecosaban, después de haber conseguido una capitulación honrosa para los del valle del Roncal. trasladóse à las riberas del Cinca, donde puesto al frente de las partidas de Perena y Baget, y ayudándole Sarasa por las cercanias de Ayerbe, y amparándose á veces en las plazas y puntos abrigados, siguio

incomodando y entreteniendo considerables fuerzas enemigas, sintiendo bastante no poder evitar que los franceses se apoderáran de Benasque (noviembre) por culpa del marqués de Villora, cuya falta de resisten-cia se hizo sospechosa entonces, y se esplicó después viéndole pasar al servicio de los invasores.

Para organizar las partidas y cuerpos francos que operaban en el Ebro, y dirimir contiendas entre sus caudillos, envió Blake desde Cataluña al brigadier don Pedro Villacampa, que en breve formó de todos aqueilos una division, con la cual desalojó y aventó á los enemigos de los puntos que ocupaban por la parte de Calatayud, el Frasno y la Almunia, hasta que revolviendo sobre él gruesas masas hubo de recogerse á las sierras de Albarracin, situándose en el célebre santuario de Nuestra Señora del Tremedal, de gran veneracion en toda aquella comarca, colocado en la cúspide de un agreste y melancolico cerro, en cuya aubida hizo algunas cortaduras, dedicándose en aquella solitaria y rústica, fortaleza á instruir y disciplinar basta unos cuatro mil hombres que entre soldados y paisanos habra reunido. Conociendo los franceses la necesidad de alejarie de aquellas asperezas, enviaron al efecto tropas de infantería, con artillería y un cuerpo de coraceros, que por medio de una hábil maniobra arrojaron de allí la gente de Villacampa (25 de octubre), volaron el santuario, y saquearon é incendiaron el pequeño pueblo de Orchuela situado á un cuarto de legua



à la falda del monte (1). Estendiéronse luego los franceses por Albarracio y Teruel, cuvo suelo aun no babian pisado. Las juntas de aquellas provincias mudaban de asiento, como muchas otras, y andaban como en peregrinacion, huyendo de los lugares invadidos.

Dábanse la mano aquellas partidas y columnas volantes con las de otras provincias. En la de Cuenca acauditaba el marqués de las Atalayuelas una que se hizo notable per su audacia y movilidad. En la de Guadalajara campeaba el Empecinado, que despues de haber corrido las tierras de Aranda y de Segovia, llamado por la junta de Guadalajara para organizar y acaudillar sus partidas, no dejaba en ella momento de respiro á los franceses, sostuvo con ellos rudos y brillantes reencuentros, burlaba los erdides y estratagemas que para cogerle armaban y discurrian, ó rompia audazmente por entre sus columnas cuando se vera cercado, y él era el que soita sorprender y aprisionar gruesos trozos de enemigos, haciéndose esi el terror de los franceses en aquella provincia, y el arrimo de otros partidarios españoles que cada dia se le agregaban 🖾. Entre los que mulitaban con él y 🛦

Charon les franceses.

(2) Latre otres medies que les disposer que per cada une de les franceses empléares para ver de disposer que per cada une de les

<sup>(1)</sup> Por fortuna en aquella ve-ladura se salvó la Vérgen, que ha-en rebeses à se madre. Pero ni lua padido ocultar un capellan; el esto le contuvo, ni menos la de-pueblo devoto miró como milagro-cas su conservacion, y acudió de an momentos do Irritacion, man-teropet à adorarla luego que se retizaron los franceses.

eus órdenes distinguiase el valeroso don Saturnino Albuin, que con motivo de haberse inutilizado la mano izquierda al disparar su trabuco, que reventó por mal cargado, en el combate del Casár de Talamanca, fue desde entonces conocide con el sobrenombre de el Manco, adquirió despues cada dia mas celebridad, y es el mismo de quien hemos dicho atrás que por sus proezas mereció una honrosa calificación de los mismos enemigos.

Andaban por la Mancha el escribano don Isidro Mir, un tal Jimenez y un Francisco Sanchez conocido por Francisquete, que indignado de que los franceses hobieran ahorcado á un hermano suyo, lanzose á los campos à tomar venganza de ellos, y tomábala haciendo guerra á muerte á cuantos destacamentos atravesaban aquellas llanuras; en tanto que por las inmediatas provincias de Toledo y Extremadara el presbitoro Quero, Ayesteran, Lougedo y otros, com el nombro de lanceros unos, y otros de voluntarios de Crazada, despues de pelear valerosamente en el puente de T.etar y otros lugares, eran agregados por el general Cuesta á la vanguardia de su ejército, teniendo así ocasion de maniobrar y de servir de mucho en la batalla de Talavera. Pululaban al propio tiempo partidas semejantes en Castilla la Vieja, orillas del Ebro, del

suyos que se supiera babe- aklu nó entre ellos su nombre, que à arcabaccado, se fusilara à tres todos los guerrilleros los solias frasceses prisioneros.—Tanto so- liamas Empeciaciós.



Duero, del Pisuerga y del Tormes, así como en el reino de Leon, alguna, de las cuales, hemos mencionado. ya, aunque muy de paso, tál como la del capuchino fray Julian de Delica, que aprisionó en las inmediaciones de Toro al general Franceschi, y poco después entre Tordesillas y Sanancas à un edecan de Kellermann, dando ocasion á que este general, ordenando una requisicion de caballos en aquellas comarcas diene la órden bárbara de sacar el ojo izquierdo y marcar é inutilizar todos los caballos que no fuesen destinados. à su servicio. Corria la tierra de Salamanca don Gerunimo Saornil, ejecutando actos de intrepidez en Ledesma y Fuente Sauco. Por Burgos, Soma y la Rioja guerreaban de un modo semejante don Juan Gomez, don Francisco Fernandez de Castro, lujo mayor del marquès de Barrio-Lucio, el cura Tapia, el de Villoviado don Geronimo Merino, mencionado ya tambien untes, y que tan famoso se hizo después en nuestras guerras civiles; el no menos famoso don Iguacio Cuevillas, dedicado anteriormente al contrabando, y don Ignacio Narron, capitan de navío, procedente de la junta de Najera. Empezaba ya tambien a distinguerse on Navarra el joven estudiante Muia, sobrino de Espoz y Mina que después se hizo tan célebre, y llego á ocupar un honresismo lugar en el catalogo de los generales españoles, y de cuyas primeras hazañas tendremos que hab'ar muy pronto.

Sonaha por este ticarpo entre los mas tenábles por

tierra de Salamanca y Ciudad Rodrigo don Julian Sanchez, que con un escuadron de 500 lanceros que llegó á reunir, unas veces campeando solo, otras amparándose en aquella plaza ó apoyándose en el ejército del duque del Parque, trara en desasosiego y en desesperacion al general Marchand, que entre otras medulas violentas tomó la de coger en rehenes varios ganaderos ricos de la provincia que se decia le patrocinaban. Una atrocidad de las que solian cometer los frauceses, el asesinato de sus pacres y de una hermana, fué lo que movió á don Julian Sanchez á salir al campo y lanzarse á la vida de guerrillero, ausioso de vengarse de los que tan bárbaramente le habian privado de sus objetos mas queridos. Desmanes de esta índole fueron causa de que se levantáran muchos partidarios.

A la actividad incansable do éstos, á su astucia y osadía se debió, de una parte que los franceses no sacáran en este año de las derrotas de nuestros ejércitos todo el fruto que sin este contínuo estorbo hubieran podido sacar, y de otra que no pudieran distraer fuerzas para invadir otras provincias, dejando de este modo respirar por algun tiempo las Andalucias, Valencia, Murcia, Astórias y Galicia. En cambio trabajaban á las provincias libres discordias y rencillas, producidas, ya por la rivalidad y la ambicion de algunos generales, como acontecia en Valencia con don José Caro que se valta de medios poco tegitimos para derribar al conde de la Conquista, ya por las consecuencias y rastros de

la conducta indiscreta de otros, como los desacuerdos que en Galicia y Astúrias dejó sembrados el mando del marqués de la Romana. En las provincias ocupadas tampoco faltaban desavenencias, principalmente entre les gefes militares; pero solia acallarias más la proximidad del peligro, y en todas, más ó ménos, se hacia sentir la falta de un gobierno enérgico y fuerte. Luego veremos la forma que á éste se daba en aquel tiempo, y las modificaciones que sufria la Junta Central.

Yolviendo ahora à las operaciones de los ejércitos, nada se presentaba en la segunda mitad del año 1809, ni en lo esterior ni en lo interior, que no fuese favorable á los franceses, nada que pudiera serlo á los españoles. Otra cosa bubiera sido si la loglaterra, nuestra aliada, hubiera destinado à las costas de nuestra península alguna de las dos grandes espediciones navales. que por entonces salieron de sus puertos, contra Napoleon la una , é las aguas del Escalda la otra. Infruetuosa la primera, perdiose miscrablemente y sin gloria la segunda, victima el gran ejército espedicionario de las enfermedades que sufrió en la pautanosa isla de Walkeren, malograndose así los esfuerzas y sacrificios de la Gran Bretaña empleados contra Napoleon en aquellas regiones, cuando en España, la nacion que por su comportamiento era mas acreedora à aquel socorro, y donde con mas decision se luchaba contra su poder colosal, habria podicio ser de gran provecho, y tal vez habria decidido algunos años ántes la rada y sangrienta contienda. Por otra parte el Aurtria, esa potencia à la cual España enviaba con inusitado y cándido desprendimiento hasta las remesas de plata en barras que para ella venian y de que tanto necesitaba para si propia, ajustó la famosa paz de Viena con Napoleon (25 de octobre), como era ya de temer desde el armisticio de Znaim. Amarga, aunque initilmente se quejó la Central de la conducta del gabinete austriaco, porque sobre dejarla sola en su gigantesca lucha contra la Francia, la indigné, no sin razon, que aquel gabinete se obligara, por uno de los artículos del tratado de paz, á reconocer las variaciones hechas ó que pudieran hacerse en Espana, en Portugal, y en Italia (1).

• guerra de Austria (decia la Censtral en su manificsio) con tode cuanto podiamon, criticado una \*poreion de plata en barras, en-viadas por la generosidad de da Inglaterra, que se badaban \*ó iban a llegar o España, con-«semmas, uo obstanta de los «perpulcios que esto pudiera oca-\*monarios, que lugisterra nego-eriase tres millones de dures en \*mestros puertos de América, \*sin mas razon que el exponer-\*non carecia el goblemo británico

de plata aruñoda con que socomer al Austria... » "Ab! (e1»

«ciamaba luez »: si por parte del

«Austria so aublera complide lo • que ofreció à la Junta su munis-Liro eu su nota nam- 4, como la adunta y la nacion española 10 spero satusfechos de que sai nos-sumplieron! ¡Cuin diferentes sotros como don Eusebio Barda-

(1) «Ayudamos à sostener la chubierus sido tos resultados de guerra de Austria (decia la Cen- da batalla de Talavera, cuan diral en su manifesso) con todo «ferente in sucrete de Lapara, cuando podiamos, cadendo una cuarte la de la casa de Austria, de la casa de la c «homiliada hasta el ahatimiento elle que la Europa ha quedado nescandalizada, y de que no po-dre leva tarse si no vuelte ens •miradas al país en donde reinarco •EUS abuelos ... I—Y coacluye: •La desgraciada é inoportuna par uque la Alemenia hiso con el en-«perador de ses franceses exando mestros planes debias empezar
 à realizarse, y faltando à los
 ofertas que nos tenla hechas aquel gobierno tan solemneenience, destrugeron auestrus eseperanzas y sisiema, volviêndo-enos à dejar solos en la terrible elucha que habitames cumenzado,

Quedóse, pues, España sola, sin mas ayoda que la legion inglesa retirada á la frontera de Portugal, y de cuya cooperación, atendidas las desavenencias que habian mediado, no se tema mucha conflanza. Lo que hasta fin de diciembre habia acontecido por la parte de Cataluña y de Aragon lo hemos visto ya Por la de Castilla, donde mandaban los generales franceses Marchand y Keilermann, el primero en Salamanca en reemplazo de Ney que habia pasado á Francia, el segundo en Valladolid, intentó el general Carrier con 3,000 hombres de los de este último apoderarse de Astorga. ciudad que por su posicion y por sus viejos y medio derruidos muros no era considerada como plaza fuerte. Guarneciala don José María de Santecildes con solos. 1.100 soldados mal armados y bisoños. Pero állí como en otros puntos acudieron á la defensa do sus hogares los moradores, hombres, mugeres y niños. Embistieron los franceses la puerta llamada del Obispo, cubiertos con las casas del arrabal de Reutivía, al nivel. por aquella parte con el suelo de la pobleción (9 de octubre). Despues de cuatro horas de fuego y de combate tuvo que retirerse el enemigo con considerable pérdida, y con el sentimiento de habor sido ésta causada. por paisanos y por soldados inespertos <sup>1</sup>}.

<sup>•</sup> ji, ministro en aquella córte, (i) Distingulóse por sun hazañan enada dejamos de hacer para im— entre otros valerosos paisanos • pedo: tan desagradable acon-• tectimiento. • — Expesticiou. Ra-mo dipiomático, Section segunda. rir excismó ser eno; «Si ha mater—

Observaba Marchand desde Salamanca y seguia todos los movimientos del duque des Parque, que habia reemplazado á la Romana, poseía la plaza de Ciudad-Rodrigo y hacía desde ella sus salidas. Despues de yanas marchas y contramarchas propúsose aguardar á los franceses en Tamames, villa á nueve leguas de Salamanca situada en un llano á la falda de una sierra. de poce elevacion, colocando su ejército en posiciones ventajosas. Componíase aquél de unos 10,000 infantes y 1,800 ginetes, y mandaban sus respectivas divisiones los generales Mendizabal, Carrera, Losada y conde de Belveder. El 18 de octubre se presentó delante de ellas el general francés Marchand con 10,000 hombres de infantería, 1,200 caballos y catorce cañones, comenzando inrocdutamente el combate, que estuyo á pique de perderse por una maniobra inoportuna de nuestra caballería. Pero acudiendo resueltamente el del Parque el peligro, y ayudándole con arrojo y decision todos los demás generales, hicieron luego flaquear à los franceses, acabando el conde de Belveder y el principe de Anglona de decidir la victoria en favor nuestro. Arrojados los franceses por la ladera de la sierra, y acosados de costado por los españoles que estaban en la villa, solo à favor de la noche pudieron salvarse camino de Salamanca, no sin una pérdida de 1.500 hombres, siendo menos de la mitad la questra.

to mi bijo úmico, vivo yo para vieron varios en aquella acomevengante.» De estos resges se tida.



Ni sun en Salamanca pudo sostenerse ya Marchand, por que habiendose incorporado al ejército español al dia signiente de la batalla don Francisco Ballesteros con 8,000 hombres, y dirigiéndose el del Parque á aquella ciudad, hubo de abandonarla el general francés, entrando el del Parque en ella el 23, en medio de las aclamaciones del pueblo, que abastecio y agasajó largamente al ejército libertador.

Mas si por la parte de Castilla nos sonreian aun triunfos como los de Astorga y Tamames, no habian de tardar en acibararlas desastres de mucha mas trascendencia en las regiones meridionales de la peniusula, sucediendo al reves que en 1808, en que de los infortunios de Castilla nos compensaron con usura los lauros cogidos en Andalecia. Habíase trasladado el general Eguia, sucesor de Cuesta, con el ejército de Extremadura à la Mancha, estableciendo su cuartel general en Danmel, y habiendo dejado en la primera de aquellas provincias solo 12,000 hombres. suponiendola con esto asegurada. Las fuerzas de Eguia ascendiau a 51,809 hombres, de ellos 5,766 de à caballo, con 85 piezas de artillería. Nadie sospechaba que con tan numerosas y respetables foerzas, y mas con las palabras arrogantes que Eguia habia soltado, retrocediese, como retrocedió en retirada á Sierra-Morena, tan pronto como ac presentaron en ademan de combatirle los cuerpos 1. y 4. franceses, regidos par Victor y Sebastiani (12 de octubre) Semejante

paso, en ocasion que en Sevilla, asiento de la Central, predominaba el desco y el plan de caer sobre Madrid (que no porque el plan fuese insensato dejaba de ser vivo el desco), desazonó de tal modo que se le separo del mando, nombrando en su lugar á don Juan Cárlos de Areizaga, que habia ganado crédito en la batalla de Alcañiz, y contaba, en Sevilla con muchos amigos.

La idea de venir à Madrid preocupaba de tal modo á los gobernantes y á los que en derredor suyo andaban, v antojábaseles empresa tan hacedera v fácil, por más que trabajo Wellington (que por aquellos dias fué à Sevilla à visitar à su hermano al marqués de Wellesley) en persuadirlos de lo contrario, que ciegos con aquella ilusion llegaron á nombrar autoridades para la capital, y á encargas á dos individuos de la Junta, Jovellanos y Riquelme, que acordáran las providencias que deberían tomarse á la entrada. Halagó Arenzaga esta idea, moviéndose en esta dirección (5 de noylembre), y avanzando con su ejército, entonces bien pertrechado, dividido en dos trozos que formaban siete divisionas, por Manzanares el uno, el otro por Valdepeñas. Cerca de la Guardia encontró nuestra cabaltería la del enemigo que la esperaba en un paso estrecho (8 de noviembre), pero una diestra evolucion mandada ejecutar por don Manuel Freiro frustró el proyecto de sorpresa, y tos ginetes franceses no solo fueron repelidos, sino persegui-

Tono xxiv.

47

dos y acosados hasta cerca de Ocaña. Senté Azeiraga su cuartel general en Tembieque: la caballería mandada por Freiro, la venguardia que regla Zayas, y la primera division que guiaba Lacy, cuyos cuerpos se habian adelantado, obligaron à las tropas francesas que babia en Ocaña á evacuar la villa y replegarae Aranjuez. El 11 se hallaba todo nuestro ejército en Ocaña al parecer resuelto á avanzar á Madrid. Pero las vacilaciones de Arcizaga, basta entonces tan arrogante, marchas, contramarchas y detenciones que ordenó á las tropas por malos caminos y en medio de un temporal de eguaceros y ventiseas, en lo cual se malogró una semana, dieron lugar á que los franceses se reforzáran en Aranjuez y se proparáran bajo la activa direccion del mariscal Soult, que habia reemplazado á Jourdan en el cargo de mayor general de los ejercitos franceses. Areizaga, más y más perplejo, hizo a algunas de nuestras tropas repasar el Tajo que ya habian cruzado, y retrocedió á Ocaña, no sin dar lugar à que puestra caballeria sufriese algun descalabro cerca de Ontígola, aunque costando á los enemigos la muerte de su general París.

Habíanse reunido en Aranjuez y sus cercanías los cuerpos franceses 4.° y 5.°, el de reserva que mandaha Dessolles, y la guardía real de José. La infantería de ambos cuerpos se puso al mando del mariscal Mortier, la caballería al de Sabastiani: José y Soult dirigian los movimientos. Además se había dado órden

á Victor para que el 18 pasára el Tajo con el primer cuerpo y se dirigiera á Ocaña. Suponiendo que éste no pudiera llegar á tiempo, el mariscal Soult opinaba, y así se lo suplicó al rey, que no se diera la batalla, pero el rey se empeñó en ello. La fuerza de los franceses, sin contar con los 14,000 hombres de Victor, ascendia á 54,000 hombres: inferior á la nuestra en número, aventajábala en práctica y en disciplina. Sin embargo, nuestro ejército era el más lacido que hasta entonces se habia presentado.

Areizaga habia colocado sus divisiones en derredor de la villa de Ocaña, esperando allí el combate. Subiose él al campanario con objeto de observar la llegada y los movimientos del enemigo. Presentóso éste el 19, y comenzó la pelea atacando nuestra derecha el general Leval con las divisiones de Varsovia y de la Confederacion del Rhin. Rechazáronle valerosamente Zayas v Lacy; este último avanzó con intrepidez, llevando en la mano la bandera del regimiento de Búrgos; y hezido el general Leval, y muerto uno de sus edecanes, todo lo arrollaba, y se apoderó de dos piezas: nuestra artillería hizo un fuego vivo y certero. Pero no apoyado por Zayas, al parecer no por culpa suya, sino de ordenes del general en gefo, y acadiendo al peligro el mariscal Mortier con el 5.º cuerpo, no solo hizo retroceder 4 Lacy, sino que tomó tres cañones, y rompiendo por todo entró el general Girard en la villa, y puso fuego á la plaza y

\_

ahuyentó de ella à los nuestros. Entretanto José y Dessolles con la guardia real y la reserva atacaban y destruian nuestra izquierda, que en su precipitada fuga hácia la Mancha iba siendo acuchillada por la caballeria ligera de Sebastiani. Desde entonces ya no se veian por aquellas lianuras sino columnas cortadas y pelotones que corrian azorados y dispersos. Areizaga no paro hasta Daimiel, faltandole aliento hasta para tratar de renoir les reliquies de sus destrozadas divisiones. Fué una verdadera y desastrosa catástrofe la jornada de Ocalia. Perdieronse más de cuarenta cañones y cerca de treinta handeras: en cuanto á la pérdida de hombres, bien fuese de 13,000 prisioneros y 4 ó 5,000 muertos y heridos, como los nuestros la calcularon, bien de 25,000 los que quedaron en poder del enemigo, como proclamaron los suyos, es lo cierto que en dos meses apenas pudo reunirse en las faldas de Sierra-Morena la mitad del ejército que habia ido á Ocaña. La pérdida de los tranceses no llegó á 2,000. Y en tanto que el rey Jusé entraba orgalloso en Madrid, seguido de tantos miles de desgraciados prisioneros, en toda la nacion causó un abatemiento profundo la noticia del desastre, temiendo con razon sus naturales y funcitas consequencias (1).

<sup>(</sup>i) En la órden general del «de los prisioneros, entre los cuaejército, firmada por el mariscal «les so cuentan tres gauerales,
Bouk, duque de Dalmacia, en Dos
Barrios, y que se publico en la
Gaceta de Madrid de 22 de novelende ya à 25,000..... A cada
viembre, se decia: «El número «instante liegan mas prisioneros,

Pronto se esperimentaron algunas; etras se habian de sentir mas tarde. De contado el dugue de Alburguergue, que con los 12,000 hombres de Extremadura habia, avanzado al puente del Arzobispo, y sun destacado la vanguardia orilla del Tajo hicia Talavera. con objeto de distraer la atencion del enemigo hácia aquella parte, luego que supo el infortunio de Ocaña. retrocedió y no paró hasta Trujillo. El del Parque, que con un designio análogo habra avanzado con el ejército de Castilla hasta Medina del Campo y sostepido allí una accion con un cuerpo de diex á doce mil franceses, de cuyas resultas se volvió al Carpio, tres leguas distante de Medina, á dar descanso y alimento á sus tropas (23 de noviembre), huscado allí por el general Kellermann, que mandaba en Valladolid, con todas sus fuerzas reunidas, y noticioso del desastre de Ocaña, retrocedió tambien hasta Alba de Tormes. donde entraron los nuestros ya desconcertados y aguijados por la vanguardia enemiga (28 de noviembre). No es fácil comprender el objeto que se propuso el del Parque en enviar del otro lado del Puente dos divisiones, dejando en la población el resto de la fuer-

y se cree que su número subirá ticis de la entrada del rey con las siguientes arrogantes y incren-\*\*\* se cree que su numero subira de la entrada del rey con las siguientes arrogantes y juctan
Evidentemente esta cifra era closas lineas: Ayer à las cinco y emagerada, puesto que en las Nemorian dal rey José, en que se do de la barde, esto es, à las deserto un estracto de la relacion de la barata dada por el mariscal Mortier, d'aque de Treviso, solo se bace aubir à 20.000.

En la Gaceta del 21 se dio noza con la artiflería y los bagages, pues no satisface la razon que se dió de racionar la tropa fatigada, toda vez que para este fin, y para el de dar batalla é retirarse, habria sido mucho mas conveniente y cómodo tener la tropa reunida á la crilla izquierda del Tormes. Lo cierto es que comprendiendo Kellermann lo vicioso de aquella disposicion, atacó la villa en ocasion que nuestros soldados andaban esparcidos buscando raciones. Sobrecogidos éstos, atropelláronse al paente con los bagages: las tropas que pudicron former fuera de la villa se vieron tambien arrolladas, y se precipitaron á repasar el rio abandonando la artillería. Solo Mendizabal con la vanguardia y parte de la segunda division se mantuvo firme, formando cuadros con sus regimientos, y rechazando por tres veces las embestidas de los gites enemigos, hasta que al anochecer llegé La infanteria y la artilleria francesa; entonces paso con su gente al otro lado del Tormes. El enemigo llegó ya de coche basta el puente, donde se apoderó de dos obuses. Todo era alli confusion en les nuestros, de los cuales unos huyeron à Ciudad-Rodrigo, otros à Tamames ó á Miranda del Castañar. El duque del Parque sentó su cuarte! general primeramente en Bodon, cerca de Ciudad-Rodrigo, y después 4 últimos de diciembre en San Martin de Trebejos à espaidas de la Sierra de Gata. Kellermann se volvió orgulloso à Valladolid. Perdimos aquel dia 15 cañones, 6 banderas, y de 2 à 3,000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Así se exturbió en Alba de Tormes la satisfaccion del triunfo poco ántes obtenido en Ta-

Quieto é inmévil el ejército inglés en las cercanías de Badajoz, al parecer indiferente á estos sucesos, sino en lo que podian interesarle á él mismo, creyó llegado el caso de proveer á su propia seguridad, y en el mes de diciembre abandonó las orilias del Guadiana para trasladarse al norte del Tajo: siendo lo singular que aquel mismo Wellington que tan repetidamente se habia estado quejando y tanto emoje habia mostrado por la falta de subsistencias que decía haber sufrido sus tropas en España, al despedirse de la junta de Extremadura le expresára lo satisfecho que iba del celo y cuidado con que aquel cuerpo se babia esmerado en proporcionar provisiones y víveres á las tropas de su ejército. Esta confesion no habia sido ya la sola contradiccion de sus anteriores quejas.

Téles y tan adversos nos habian sido los acontocimientos de la guerra en la segunda mitad del año 1869, menguados y casi destruidos unos tras otros nuestros ejércitos, y la nacion consternada con tantas desdichas. Veamos si nos habia alumbrado mejor estrella en la marcha política y por parte del gobierno nacional. Desgraciadamente si por un lado nos aquejaban infortunios, por otro se presenciaban lamentables miserias.



En tan revueltos y turbados tiempos, tan propios para excitar quejas y levantar ambiciones, tau ocasionados á rivalidades y discordias, en que los reveses y los contratiempos, y el malestar general, y la escasez de los recursos y la dificultad del remedio daban fundamento sobrado al descontento público, y ocasion y pié à los particulares resentidos para declamar ardienternente y dar colorido de razon á sus maquinaciones y enredos, cualquiera que hubiese sido la forma de gobierno y al márito y el patriotismo de los hombres que le compusieran, habrian sufrido las murmuraciones y la crítica y los embates de los descontentos, cuanto más la Junta Central, cuyos miembros ni se distinguian todos por sus luces, pi por su esperiencia y discrecion en el arte de gobernar, y cuyos actos estaban lejos de llevar todos el sello de la conveniencia y del acierto. Maquinabase mas allí donde tenia su asiento la Junta. Atribulasele el poco fruto que se sacaba de victorias como la de Talavera; y se le achacaban los desastres, tales como el de Almonacid, sin examinar si era de otros la culpa, y como el de Ocaña, á que sia duda contribuyó, aunque empujada ella misma por los impacientes en venir à disfrutar de los empleos de la corte que ya se habian repartido. Meses hacia que estaba alentando á los quejosos, porque así cumplia á sus ambiciosos é interesados designios, el recientemente y en mal hora reinstalado Conseje, y dentro de la misma

Central babia quien abrigára desatentada codicia de mando.

Así por lo menos se juzgaba de don Francisco de Palafox, á quien se atribuian deamedidas aspiraciones propias; mas viendo sin duda la dificultad ó imposibilidad de hacerlas prevalecer, presentó y leyó á la Junta un escrite (21 de agosto), en que proponia, como remedio à todos los males que se lamentaban la concentracion del poder en un solo regente, designando para este cargo al cardenal de Borbon. No se estraño que semejante propuesta encontrára oposicion en la Junta, así por lo que á ella misma afectaba, como por la medida que de su capacidad habia dado en varias ocasiones el prelado propuesto. Por otra parte y al mismo tiempo, no renunciando el Consejo à sus antiguas pretensiones, y buscando cómo arrancar el poder supremo de manos de la Janta y traspasarle ó á las suyas propias ó a otras de su confianza, intentó, en consulta de 22 de agosto, demostrar los inconvenientes de ejercer funciones de poder ejecutivo un ouerpo tan numeroso. y la necesidad por la tanto de nombrar una regencia. Pero indiscreto el Consejo, y dejándose arrastrar de su ciego amor al antiguo régimen, al examinar la conducta de la Central no se contentó con la censura de sus actos, sino que atacó su legitimidad, así como la de las juntas provinciales de que derivaba, con lo cual se concitó de nuevo aquella corporacion el resentimiento y la enemistad de todas, en vez de atracrse su



voluntad y servirse de ellas como elemento para sus fines.

Porque en verdad no reinaba el mejor acuerdo entre las juntas de provincia y la Contral, ya por una rivalidad que venia desde su origen, y el tiempo no habia extinguido, como la de Sevilla, ya por haber reconvenido á otras la Central sobre extralimitación de facultades, como la de Extremadura, ya por la resistencia à ordenes de la Suprema tenidas por desacertadas é inconvenientes, como la de Valencia. Mas lejos de saber aprovechar el Consejo estas disensiones para sus fines, ofendió y se enagenó aquellas mismas juntas atacando su legitimidad, y en vez de ayudarle le combatieron, como sucedió con la de Valencia, que con ser de las mas enemigas de la Central, representó enérgicamente contra las pretensiones del Consejo (2% de setiembre) recordando su poco patriotica conducta anterior, y pidiendo que se ciñera y limitára á sentenciar pleitos.

Pero habia llegado ya la impaciencia de los descontentos enemigos de la Gentral hasta el punto de intentar recurrir à la violencia para disolver la Junta, y aun trasportar à Filipinas algunos de sus individuos; ensanchar el poder del Consejo, ò sea reponerle en el que antiguamente tenia; crear una regencia, y aun se procuraba halagar al pueblo con la promesa de convocar Córtes, como si esta medida fuese compatible con las ideas del Consejo que on ollo andaha. Sobornadas tenias ya algunas tropas, y tal vez hubieran conseguido que estallára un motin malitar, si el deque del Infantado, con un propósito de dudosa interpretazion, no hubiera revelado contidenejalmente el provecto al ministro inglés marqués de Wellesley, el cual, no satisfecho de la Gentral, pero menos amigo de los conspiradores y de los medios violentos, advirtió á su vez á la Junta de lo que habia, evitando así á la nacion un gran conflicto. Comprendiendo entonces aquella an peligrosa situacion, y penetrada de que la opinion general, inclusa la dei embajador britanico reclamaba la concentracion del poder ejecutivo en menos personas, para que hubiese mas energía y mas unidad de acción, resolvio tratar la materia seriamente. Varios fueron los sistemas que se propusieron 4 la deliberación, opinando unos por la pronta reunion de las Córtes, y que entretanto no se hiciese novedad, otros por el nombramiento de una comision ejecutiva elegida de entre los individuos de su seno, y algunos por la formación de una regencia de fuera de la Junta. Despues de vivas y acaloradas discusiones optose al fin por el segundo dictámen, acordándose la creacion de la Comuson ejecutivo para el despacho de lo relativo á gobierno, y la apertura de las Córtos para el 1.º de marzo de 1810.

No satisfizo esta solucion á los ambiciosos de mando y á los enemigos de la idea liberal que en ella se envolvía. Y así cuando la comision que se nombré



pera formar el reglamente de la ejecutiva presentó so trabajo, no obstante pertenecer á ella varenes tan dignos como Jovellanos y el bailio Valdés, y acaso por lo mismo, combatieron su proyecto de reglamento, y encargaron à otra comision que le enmendase, apuntando otra vez con tal protesto la cuestion de regencia. Instrumento dócil Palafox de los que en estos enredos andaban, leyó otro papel á la Junta en el propio espíritu que el anterior, pero que produjo ana mas disgusto que aquél, en términos que no solo es vió él obligado á tachar frases indiscretas y chiusulas ofensivas, sime que incomedados de su torpeza sus propios instigadores apelaron al marqués de la Romana, que recien llegado del ejército habia sido nombrado de la comision eucargada de corregir el reglamento de la primora (1). No aventajó en discrecion

este segundo paper de Palafot:

Bellor: Los males que exigen un ejecutivo remedie se agravan con medicinas palutivas ; el leni-

(1). He squi alguens trosos de tumbunda por desgracia à des-te segundo sopei de Palafon: contiar de tales anuncios. La patria poligra, la macion la vé y la liori, dus safaernos son sobre sus the ejecutive remedie de agravam con medicinas paintivas; el lemitivo aumenta lo que ha de curar el catatico, y nunca ao hau evitado at precuvido los daños con medicado at precuvido los daños con aola la indicación y anuncio de todo se abisma en el mas profundo los medios que han de atajarios. Nos amenaran mates horrorororos; mos afliten calamidades lecribles; calamos envueltos en un camalo de peligros que el menor de eltos puede producir la eutoa del Estado. El giro de tos negocios ha perdido el rumbo, todo se abisma en el mas profundo duce con precipitación à la perdicien de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación à la perdicion de este hermoso, rene duce con precipitación de este de este duce con precipitación de este de este duce con precipitación de este de este duce c not afflicen da'aminames ierrines; month sy un de ocurrir a remaindance envueltos en un cámulo de peligros que el mernor de eltos perde y la patria pedirí la saupuede producte la cuida del Eugre de antes víctimas à los que debieron coaservarias. Los nostes para 1 " de margo pròximo santes anhelos, el celo infatigablicación del decreto coavecato- de la cartefación de la reconstitues. Los sucriticios de su reposo de la cartefación de la reconstitues. tio no satisfara à la mocion acos- y sea inténto», han aido infrucis Romana à Palafox, puesto que habiende concurride à la correccion de aquel reglamento y firmado con la comisson el nuevo piara, al presenturio à la Central surprendio y acombró à todos (14 de ectubre) con

terrett y i. de puser han dejado di rejad quel minus estado de languidos di ingreio. No hemas conneguido progreso alguno con muchiras armas, y miseiras que el enemigo aprovecha unestra indolencia para talar nuestras provincias, V. M. piercia la autoridad, da lamanacio de el poder y mira con delor que insurrección à la ageion toda. Las provincias faltan al respeto, ameranzan levantar la obodionala, fijan y esparcen desentos subversivos, los pueblos los hom y los aplandes, llegan homidad, v esta energo soberano, sia sutre, y deja correz impune el despressio de la antoracia y de in magnetad.

No tenumes demarcade el peder que ejercersos, bemos desposciado los austos códigos, unamon de su base la autoridad; y el edifició del Estado en estalla, en armina y exvuelve en sus encombros los derechos del soberano y del vassilo que estamos encargados de conservar, hapaña por un inscesa individual, estalua por un inscesa individual, estalua por los poviacias que componen el reino, y ann cuantas ciudades y villas populares han tendo hastante erquiro para crocerse autorizadas à ejercer un poder que no los partemantes.

La patria no puede sulvarus per el òrdes que homes seguido hesta akora. Estas corpereciones di sen huenas para proposez, con

moy defectaments parts marcher y lierae à la ejerarion, por la ignalidad de outerdod y differentir de derivacion. Fa este plantima verentes constante en la faccion magniros ejércitos, inlarias provincias, dominar el enquingo en class y acasa la sotal pércital del Estado y de la marchos

Erijare, prose, un Ganacio de Begencia luego siu dilacios al demora. La nacion la pide, el puobio lo desea, la ley lo manda, al rey desde su infelix cautiverio ciuma por la observancia de la jey. No se espere à las Côrtes, porque se agravate los manes que mos silgen, y nos corimiran entre tanto acto género de infortunies y calculdades que impedirán aquel recurso. El mai de abosa, abora debe manum y remediar los creatos pasantes.

Desopració y demorciard simple el plan que so ha propuesto y el reglamente para in seccion ejecutiva, y mi vote en y será sicospre que teles tibues nele pueden abrigarso en las cabenas de maestres implacables encuigos: que debe adoptarso el pian que propone el seños mongado de la Romana para la errección y nombramiento de man Regencia de la Corona, y esto abora mismo y sin dilación per ser conforme à la que tengo se dicho tantes vuces à Y. M., à la los laterases del Estada. Sevillo 20 de actubro de 4800.—M. Francisco Rebellado de Paisfex y Meicl.

otro escrito tanto ó más descompuesto que los de Palafox, en que no solo renovaba la cuestion de regencia, sino que calificaba de notoriamente pernicioso el gobierno de la Central, espresando la necesidad de desterrar hasta su memoria. Y sin embargo, con reparable inconsecuencia, le reconocia la facultad de nombrar una regencia y una diputación permenente de Córtes hasta la reunión de éstas, cuyo plazo no determinaba; y envolvia este incoherente sistema y esta sarta de mal digeridas combinaciones entre nada modestos elogios de sí mismo.

A pesar de todo, o porque los partidarios de las reformas, que eran los mas desairados y ofendidos, quisieran mañosamente comprometer y desacreditar en la piedra de toque del gobierno al mismo que tan duramente habia tratado á la Junta, ó porque en esta prevaleciera el partido de los apegados al antiguo régimen, salio el de la Romana nombrado de la Comision ejecutiva, que se instaló en 1.º do noviembre. Los otros cinco vocales fueron don Rodrigo Riquelme, don Francisco Caro, don Sebastian de Jócano don José de la Torre y el marqués de Villel. Como se vé, no entraron en ella ni Jovellanos ni ninguno de los que habian trabajado en el anterior reglamento. Con esto no se trataron ya en junta plena sino las materias legislativas y los negocios generales, así como los nomuramientos para algunos de los primeros destinos del Estado, quedando á cargo de la

ejecutiva todo lo demás de carácter gubernativo. Mucho templó el mal efecto que pudiera producir el personal de la nueva Comision el decreto publicado en 4 de noviembre, declarando que las Córtes del reino serian convocadas el 1.º de enero de 1810, para que empezáran sus sesiones el 1.º de marzo próximo; decreto que arrancaron las continuas y eficaces gestiones de los partidarios de la representacion nacional, entre los cuales se había señalado por su energía y empeño el intendente Calvo de Rozas.

Los contratiempos de la guerra que por entonces sobrevinieron, y que hubieran puesto á prueba al gobierno más enérgico y más ilustrado, vinieron á hacer patente que la Comision ejecutiva, no se señalaba, ni por la energía ni por la ilustración, como que en su personal no se contaba ninguno de los individuos de la Central que más se hubieran distinguido por una ó por otra de aquellas dotes. La derrota de Ocaña la desconcertó, y sus medidas llevaban el sello del aturdimiento. El marqués de la Romana, á quien se nombró, y era en verdad el más indicado por su profesion y carrera, para reorganizar el destrozado ejército del centro, prefirió é hizo que fuesen otros vocales. quedándose él en Sevilla, donde se dedicó á destruir los manejos de los ambiciosos contra el nuevo poder, que sun seguian. Señaláronse ahora en éstos el siempre codicioso de mando don Francisco de Palafox, y el siempre inquieto conde del Montijo, que en su buHiciosa movilidad habia pasado de Sanlúcar á Badajoz, fugándose desde allí á Portugal, y abora andaba
saltando por las cercanías de Sevilla. El de la Romana hizo arrestar á entrambos, sin consideracion ni
miramiento á la alta alcurnia del uno, ni à la calidad
de miembro de la Central del otro; paso que habrian mirado muchos como escandaloso atropello, ai
las condiciones de ambos personages hubieran sido
más propias para escitar simpatías y mover reclamaciones.

Este celo de Romana hubiera podido parecer plausible, si en él mismo no se viera la ambicion que en los etros intentaba reprimir: por lo menos daba sobrada ecasion para pensar así la conducta de su hermano don José Caro, ya difundiendo por Valencia y otras provincias el famoso voto de 14 de octubre, ya acompañándole con desmedidos ó inmodestos elegios de su talento y servicios, ya dejando entrever sin muche disimule la intencion de persuadir la conveniencia de encomendarie como regente el poder supremo. Produjo esto una seria impugnacion de parte de la Central, y escisiones en la misma Valencia donde Caro mandaba, y destrerros à la isla de Ibiza de individuos de la junta valenciana tan apreciables como don José Canga Argüelles, y otros que se oponian à los proyectos de los hermanos Caros. Lejos pues de corresponder la Comision ejecutiva à lo que de la concentracion del poder habia derecho á esperar y exigir, no bizo

nada importante, y el que más en ella se moviz y agitaba hízolo en sentido de demostrar que era más codicioso de mando que apto para desempeñarle. Algo más atinada anduvo la Junta general en algunas de sus providencias (1), si bien las pasiones é intrigas últimamente desarrolladas en un cuerpo en que nunca hubo la mayor armonía á causa de la diversidad de ideas de sus individuos, le convirtió en un semillero de chasmes y enredos, y todo presagiaha la proximidad de su caida.

Acercábase en esto la época de la convocatoria à Córtes. La comision encargada de determinar la forma de su llamamiento habia estado preparando sus trabajos, y en efecto fueron aquellas convocadas para el 1.º de marzo próximo. En el mismo dia que se expidió la convocatoria fueron reemplazados los tres individuos más antiguos de la Comision ejecutiva por otros tres, conforme á lo que se prescribia en el reglamento <sup>(2)</sup>. Mas ni esta Comision ni la Junta Central habian de contar ya larga vida política. El horizonte de España se iba encapotando cada dia más, y la tormenta amenazaba principalmente por la parte de Mediodia: tanto que la Junta determinó retrarse de

Tone Exty.

<sup>(1)</sup> Tal como la de haber epicado à los gastos de la guerra los fondos de las encomiendas y obras plas, y el descuento gradual de los sueidos de los empleados, à escepcion de los militares en servicio.

<sup>(2)</sup> Los milestes foeron el marques de la Romana, don Rodrigo luqueime y don Francisco Caro, y los entrantes el conde de Ayamana, el marques del Villar y don Felix Ovalle.

Sevilla, como antes se habia retirado de Aranjuez, sin perjuicio de queder per unos des en aquella ciudad algunos vocales para el despacho de los negocios urgentes, cuya resolucion produjo para la misma Junta el mai efecto y los disgustos que vezemos después.

Y para que todo fuese ó adverso ó melancólico en esta segunda mitad del año que abarca este capítulo, en tanto que acá la macion hacia tan desemperados esfuerzos y tan heróicos sacrificios, y que los españoles vertian tan abundantemente su sangre por defender su independencia y devolver el tropo y el cetro arrebatado á su legítimo monarca. Fermando desde Valencey, con una obsecucion lamentable, nacida sin duda de la ignorancia de lo que por acá acontecia, felicitaba à Napoleon por sus triunfos, en términos que su conducta con el usurpeder de su tropo formaba un terrible y doloroso contraste con el heroismo de la nacion. Por fortuna aquella fatal correspondencia y aquella humilde actitud del principe con el tirano de su patria y de su familia no era conocida, entonces en España (1), y la nacion continuaba dispuesta á ac-

(1) Publicaronse varias de estas cartas en el Monitor de Paris, ó con el intento de comprometer à Permando à la fax de Europa, ó con el de enfriar à los españoles en su defenta, à con unbos, y aun etros lines. Por fortuna en España entonces eras moy contadas las personas que las leisu, y ann estas lo atribulan à invencion dei gobierno francés. Costaba en efecto trabajo permandirm de que

guir sacrificándose por su libertad y por su rey. Suspendamos ahora estas tristes reflexiones, que ocasiones vendrán más adelante de renovarias, y de daries la esplicación que pudieran tener.

petrous homenage, y se unen al

la sfoceridad y reconocimiento en que vivimos bajo la protección de v. M. J. y H. el v. M. J. y H. el mas bumilde y mas obedicate servidor.—Fernanco.—Valencey, 6 de cargan que ofrece à V. M. su reserviciones de 1609.—Monitor del 5 de victor. — Fernanco. — Valencey, 6 de agosto de 1809. — Monitor del 5 de febrero de 1810.

## CAPÍTULO IX.

## INVASION DE ANDALUCIA.

## LA REGENCIA.

4840.

(De enero à junio.)

Grandes refuerzos que reciben los ejércitos franceses.-- Proyectos de Napoleen anunciados al Senado.—Causas que le impiden volver à España. Desecuerdos entre Napoleon y José. — Adóptase el plan de campaña de este.--Marcha à Andalucia con 80,000 veteranos. -- Paso de Sierra-Morena.-- Completa dispersion del elercito esnanol en les Navas de Tolosa. - Indudante de l'ensceres las des Andalucias.-Aparada altuacion de la Junta Gentral en Sevilla.-Refuciase à la costa.-Commocion en Sevilla y sus causas.-Avanza Selmutiani per Jaen & Granada y Malaga; Victor y Mortier por Andajar á Córdóba y Sevilla.— Diestra y oportgua evolucion delt duque de Alburquerque con au division. - Salva con ella 13 gobierno supremo.-Estra el mariscal Victor en Sevilla.-Prosigue h la isla de Leon, Detiénele Albarquerque, Insurrection y des-Ordenes en Maisga.-Nombrase à Blake general en gefe del llamade ejército del centro.- Disuelvete la Suprema Junta Central. -Fórmase la Regençia del reino y su estableca en la inla da Leon.-Manifesto que publica.-Regentes.-Instruccion sobre convocatoria y celebracion de las Córtes. - Reglamento para la regenda.—luramento de los regentes.—Espiritu del Consejo de Retado : consultas é informes notables. — Melancólico quadro del es-

Google

tado de España al instalarso la Regencia. — La Junta de Cidic. -- Persecucion contra los centrales y arresto de algunos.-- Lutingocia del Conseje en la Regenda. -- Suspéndese la reunion de Cértes. -Organizacion de fuerzas maritimas y tarrestras. - Bioquean los franceses la lais Gaditana.—Intiman la readizion à Càdit.—Firmes y vigorona respuestas de la ciudad y de los generales españapes. -- Prodente pias de defentira.-- Auxilio de legiases.-- Obras da fortificacion.—Ataques reciprocos.—Blake general en gefe de ambos ajércitos -- Nombramiento de generales, y pianes de campaña para el resto de la peninsula. - Tranidase la Regencia à Càdiz. -- Lo que hizo en todo este período.—El intruso rey José peses como en triunfo las Andalocies.—Sus decretos de administración y gobieros.—Nanoieca distribuye los ejércitos de España y dispone de esta mecion como si (nese el soberano de ella.—Profundo disgusto y amergura del rey José.—Bondas disidencias entre los dos hermanos.—Proyectos de Mapoisco sobre les previncies del labro.-- José, lieno de pana, abendoga la Andajucia y regresa à Madrid.

Nada se veia, al comenzar el año 1810, que diera esperanzas ni presentára síntomas de que pudiesen aclarar, ni menos disiparse las negras nubes que encapotaban el horizonte de España. Por el contrario todo anunciaba que iban á condensarse más. Ta en 27 de setiembre (1809) habia prevenido Napoleon al ministro de la Guerra desde Schoabruna que enviase á Paría las tropas que merchaban al Norte, como tambien las que existian en los depósitos, «pues me propongo, decia, hacer que todas ellas desfilen hácia España, para acabar pronto por aquel lado.» Firmada la paz de Viena (14 de octubre de 1809), y prosiguiendo en su propósito de terminar pronto la guerra de España, mandó dirigir hácia los Pirineos una considerable masa de fuerzas, que no bajaron da 100,000

soldados, y pensaba elevar á 150,000 (1), para referzar á los 250,000 que operaban ya en la Península, para cuya conquista habia creido ántes que le bastaban menos de una docena de regimientos. A su regreso de Alemania à Paris anunció al Senado que pensaba venir él mismo á terminar prontamente esta lucha que tanto contra sus cálculos se prolongaba.

Y habrialo acaso realizado, á no embarazarle y detenerle negocios graves y de trascendencia suma, à la vez domésticos y políticos. Pertenece à los primeros su famose divorcio de la emperatriz Josefina, de ántes pensado, y verificado abora (15 de diciembre, 1809), retirándose en su virtud aquella señora à la Maknaison con el título y honores de emperatriz coronada: divorcio hecho por razon de estado, con el propósite y an de ver de asegurar la succesion directa, y afirmar así su estirpe en el trono imperial, enlazándose con una princesa de las viejas dinastías de Europa. Puso pues primeramente sus puntos en la corte de Rusia, viniendo al fin á realizar su segundo matrimonio con la archiduquesa María Luisa, hija del emperador José II. de Austria. Los sucesos dirán

(1) Esta cifra ul la inventance del modo alguiente.» T'espress la accotros, al meuca la exageramos. La tomamos de les historiadorés francesses. «Sogos se ha Historia del Imperio, illo XXXIX.
visto anteriormente, dice Thiera, — «Cop estas foreras», dice dos

habia preparado (Napoleon) cerca páginas mas adelinte, comoleta-de 120,000 hombres de refuerzo, ba la masa de mas de 400,000 y pensaba elevarios à 150,000 hombres destinados à esta guerra contra España. Estos 150,000, to-dos en marcha, se babian recoldo

si de este enlace recogió el fruto que habia entrado en sus designios y servido de móvil à resolucion tan estraña, ruidosa y atrevida. Este y otros negocios graves impidieron su venida à España, pero las tropas fueron entrando.

Desacordes en muchas cosas los dos hermanos Napoleon y José, estábanlo tambien en el plan de la campaña que habia de emprenderse. Napoleon, cuyo pensamiento, cuyo afan, y podriamos decir cuya perpétua pesadilla era destruir à los ingleses, queria que el grueso de las tropas se emplearan con preferencia en perseguirlos hasta acabarlos, ó por lo menos hasta arrojarlos de España. Era el empeño, y como el capricho de José invadir primero y dominar las Andalucías. Esta vez Napoleon condescendió con los deseos de su hermano, calculando que su José penetraba en Andajucia con 70,000 veteranos reunidos cerca de Madrid, pronto se podrian destacar 30,000 de ellos para Portugal por la izquierda del Tajo, mientras por la derecha marcharia Massena con 60,000 hombres de Ney y de Janot, 15,000 de la guardia, y además 10,000 ginetes, à cuya masa de fuerzas seria imposible à los ingleses resistir. y forzados à embarcarse. podria ser ésta la última campaña de la guerra espafiola. Una vez consentido el plan de José, prescribióle el emperador la manera de ejecutarle, á saber; que llevára á la empresa los cuerpos 1.1, 4.1 y 5.1 mandados por Victor, Sebastiani y Mortier, dejando el 2.º

que guiaba Beynier junto al Tajo en observacion de los inglesos, con cuyos cuerpos, la reserva de Dessoles, los dragones y la guardia, reunia una masa de se 80,000 hombres. Era mayor general y el verdadero caudillo de este ejército el mariscal Soult. Sebastiani con el 4.º cuerpo se dirigia por San Clemente y Villamanrique à penetrar por la izquierda de la garganta principal de Despeñaperros; Mortier con el 5.º marchaba por el camino real al puerto mismo de aquel nombre, y Victor con el 1.º bajaria à la derecha por Almaden al Guadalquivir entre Bailen y Cordoba.

Con arregio à este plan, y despues de haber becho José grandes y muy costosos preparativos, salió de Madrid llevando consigo cuatro de sus ministros, doce consejeros de Estado y mucha servidumbra. El 15 de enero (1810) ilegó á la entrada de los desfiladeros de Sierra-Morena. Las fuerzas españolas que, como dijimos atras, despues de la derrota y dispersion de Ocaña apenas se habian podi lo reunir en número de 25,000 hombres al abrigo de los numerosos pliegues de la cordillera, todavía al mando de Areitaga, repartidas en tres grupos principales, ocupaban tres puntos casi cara á cara de los escogidos por los franceses para la invasion, Almaden, Villamanrique y Despeñaperros. Una division destacada del ejército de Castilla á las órdenes de Alburquerque situada en las riberas del Guadiana, era la encargada de proteger á Zerain, y marchar en un caso á cubrir á Seviita. Ya el día mismo que llegó José á las faldas de la Sierra, la division española de Almaden mandada por don Tomás de Zerain habia tenido que replegarse acometida por el mariscal Victor. El 20 de enero se dispusieron el 5.º cuerpo francés y la reserva á atacar el puerto del Rey y el de Despeñaperros, que el vulgo consideraba como un antemural inespugnable. Y en verdad casi habria podido serlo, á haber practicado en él otras obras de defonsa, y no que se reducian á varias cortaduras y minas, con algunas baterías, en los pasos más peligrosos. Estaban allí apostadas, dende la venta de Cárdenas hasta Santa Elena, las divisiones de vanguardia, y 1.º, 3.º y 4.º, á las órdenes de Zayas, Lacy, Giron, y Gonzales Castejoa. La 2.º á las de Vigodet se hallaba situada en Venta Nueva.

Atacado primeramente el puerto del Rey, los españoles que le defendian cedioron facilmente y se dispersaron por las Navas de Tolosa, teatro en otros tiempos de uno de los hechos más grandes y más gloriosos de nuestra patria. Casi al mismo tiempo otra brigada francesa se encaramaba atrevidamente y penetraba por entre el puerto del Muradal y el de Despeñaperros, hasta colocarse á espaldas de los puestos y trincheras españolas. Con noticia de esto el mariscal Mortier abordo de frente la calzada de Despeñaperros, donde estaban las cortaduras y las minas; algunas de estas reventaron, pero hicieron poeo estrago y no obstruyeron el camino; de modo que avanzando los frantruyeron el camino; de modo que avanzando los fran-

ceses con resolucion, y huyendo los nuestros de cumbre en cumbre, dejaron en poder de aquellos 15 cañones y bastantes prisioneros. En la tarde del 20 todo al ejercito francés habia franqueado aquellos desfiladeros formidables que se miraban como el inespugnable murailon que resguardaba la Andalucía. Todo fué desolacion y lastima por parto de los nuestros. El general en gefe Areizaga, con algunos oficiales y grupos de soldados, no paro en su fuga basta ponerse del otro lado del Guadalquivir. Las divisiones de Zeram y de Copons corrieron tambien: la de Vigodet, que durante algunas horas se habia resist do vigorosamente en Venta Nuena y Venta Quemada, desordenóse por último y se desbandó, en términos que viéndose Vigodet casi solo, se encaminó à Jaen, donde encontró ya à Giron, à Lacy, y al mismo Areizaga, todos en situación no menos congojosa que la suya. Castejon habia caido prisionero de Sebastiani, con bastantes soldados y oficiales. Los que se salvaron en la derecha de la Sierra y tiraron hácia Córdoba, no contemplándose ya seguros m allí ni aun en Sevilla, no peasaron ea menos que en refugiarse dentro de los muros de Cádiz.

Triunfantes y sin obstáculo que los detuviera los franceses, avanzaron progresivamente à la Carolina, à Bailen y à Andójar, sities memorables, donde bacis año y medio habian recogido los nuestros tantos laureles que las desventuras de este dia marchitaron, ya que secarse no pudie an nunca. Sucesivamente se fue-



ron reuniendo José y sus generales en Andujar, desde cuyo punto Dessoles con la reserva tiró bácia Baeza; Sebastiani prosiguió á Jaen, donde, espantados los nuestros, cogió los cañones y demás aprestos que habia para formar un campo atrincherado (23 de enero); Victor se encaminó á Córdoba, donde á muy pocole siguieron Joeé, Soult y Mortier. Con general estraneza, y con sorpresa del mismo José, fué este recibido con plácemes en aquella ciudaJ, y agasajado con fiestas públicas. Detuviéronse no obstante algunos dias no más alti y en sus alredodores, porque de Sevilla recibian noticias que les anunciaban una rendicion inmediata. Con tal motivo José determinó hacer alto en Carmona, calculando que mejor que tomar la ciudad por la fuerza seria aguardar el resultado de las relaciones secretas que para su rendicion habian entablado sus ministros O'Farril, Urquijo y Azanza con los amigos que en Sevilla tenian. El único cuerpo de nuestras tropas que se conservaba entero era la divigion del duque de Alburquerque, compuesta de 8,000 infantes y 600 caballos, que, como indicamos atrás, se traslado por órden de la Junta de las ordias del Guadiana á las del Guadalquivir, cuyo rio cruzó en las barcas de Cantillana: escasísima fuerza para proteger ella sola al gobierno, y aunque se mandó unirsele los restos de las divisiones Zerain y Copons, éstos no pararon, los unos hasta el condado de Niebla, los otros basta Cádiz.



La Junta Suprema que aun antes de verificarse la entrada de los franceses en Andalucía previó el gravisimo peligro en que iba á verse, habia dado ya un decreto (†3 de enero), anunciando que para el 1.º del mes próximo se hallaria reunida en la lela de Leon con objeto de arreglar la apertura de las Córtes acordada para el mes siguiente, aunque quedando todavía en Sevilla algunos vocales para el despacho de los negocios más precisos. Todo el mundo comprendió que esta medida, por legítimo que fueso el objeto con que se procuraba cohonestaria, era solo hija del miedo; lo cual unido al poco prestigio de que gozaba va la Central, previno mucho el espíritu del país en contra de los vocales. El Consejo se empeñaba tambien en acompañar á la Junta, no queriendo permanecer en Sovilla un solo dia despues que aquella partiese, sobre lo cual bubo contestaciones largas y algo desabridas entre ambas cornoraciones (1). Segun que fué arreciando la tormenta y estrechando el peligro. fueron saliendo de la ciudad los indivíduos del gobierno, unos de noche, de madrugada otros, verificándolo los últimos la mañana del 24. Los que hicieron su viage por agua no sufrieron contratiempo alguno, no así los que caminaron por tierra. Encontraron éstos los pueblos del transito conmovidos y al-

<sup>(1)</sup> Tenemos à la vista copias mútus recelo con que estos dos de todas estas comunicaciones, en energos se trataban.

que se vé la poca armonia y el

borotados; viéronse en inminente riesgo las vidas de algunos, entre ellos el presidente que era de la Junta, arzobispo de Laodicea, y el marqués de Astorga que le habia sido, salvándose en Jeréz como por milagro.

Del espíritu de sedicion y de enemiga contra los centrales que dominaba dentro de la misma Sevilla, y 🕯 cuya instigacion o influjo se atribuian tambien los atentados de fuera, dio testamonio el alboroto que en el mismo dia 24 se movió en la ciudad no bien habia. acabado de salir el gobierno supremo. Aunque á la Central se le habia dado conocimiento de que los principales promovedores de aquellos manejos eran los presos Palafox y Montijo, en la turbación de aquellos momentos quedose sin ejecucion la orden que habia dado de sacarios de Sevilia. A favor del motio popular salieron de la prision, y fueron agregados á la Junta, que de provincial que era, se erigió à sí misma en Suprema nacional. Se nombró presidente de ella á don Francisco Saavedra, y se formó de entre sus individuos una junta militar, en que entraron los generales Eguía y Romana, y fué la que en aquellos dias ejerció el verdadero, aunque essmero poder. Aquel mismo dia nombro general en gefe del ejército de la izquierda al marqués de la Romana en reemplazo del duque del Parque, y dió à don Joaquin Blake el mando del que todavia se llamaba ejército del centro, aunque en realidad ya no existía, quedando de segundo suyo Areizaga. En vanc intentó la nueva junta alenter á los sevillanos à la defensa de sus Logares: la ciudad no era susceptible de defensa séria, y el mismo conde del Montijo, que era el mas revolvedor, la abandonó el 26 so pretesto de ir à desempeñar una comision cerca del general Blake.

En tanto que esto pasaba eu Sevilla, los franceses iban avanzando sin obstáculo. El general Sebastiani, dueño va de Jaen, prosiguió camino de Granada, donde entró el 28 (enero), saliendo à recibirle una diputacion, mostrandosele sobradamente sumiso y hasta obsequioso el elero, es de pensar que por miedo y no por aficion, y uniéndosele el regimiento suizo de Reding. De las reliquias de nuestro destrozado ejército que por aquellas partes huian, la caballería mandada por Freire fué alcanzada por una columna francesa mas allá de Alcalá la Real, y rota y dispersa en su mayor parte. La artilleria que babia salido de Andújar, en número de 30 piezas, dió con etra columna enemiga en Isnallor, cinco leguas de Granada, y como no llevase ni infantes ni ginetes que la protegieran, quedó en poder del general francés Peyremont, salvándose los artilleros en los caballos de tiro.

Por la otra parte, de órden del rey José avanzaban Victor y Mortier con los cuerpos 1.º y 5.º en direccion de Sevilla. Cerca de Ecija tropezaron con las guerrillas de caballería del daque de Alburquerque. Este general, temeroso de que los franceses se interpusieran entre Sevilla y la Isla de Leon, fué bastante previsor para

evitarle, adelantándose á eilos, ganando á Jerés, donde reunió todas sus tropas y entrando en equella poblacion al principiar febrero, sin ser muy incomodado en su marcha, llegando así á tiempo de protegor el Laluarte en que se habian de cobijar por algun tiempo la libertad y la independencia de España. Por lo que hace á la nueva Junta suprema de Sevil.a, corta y efimera fué su duracion, porque al aproximarse los franceses casa todos sus individuos desaparecieron. La noblacion en verdad no era defendible, á pesar de lo que en obras de fortificación se habia indiscretamente gastado; esi que, al ver al mariscal Victor en ademan de acometerla, le fueron enviados parlamentarios (34 de enero), los cuales accedieron à franquearle la entrada, no va con las condiciones que ellos pretendian, sino con las que el mariscal francés les propuso, á saber; seguridad á los habitantes y á la guarnicion, indulgencia y disimulo respecto a opiniones y actos contrarios ai rey José, anteriores à aquel dia, no exigir contribucion alguna ilegal, y otras concesiones, varias de las cuales, como era de temer, no se cumplieron. La corta guarnicion que babia salió aquella noche camino del condado de Niebla, el mismo que tomaron tambien los indivíduos de la Junta que aun quedaban, y que despues constituyeron en Avamonte la legitima junta provincial. Hizo pues su entrada en Sevilla el mariscal Victor el 1.º de febrero, y surtiose en aquella rica ciudad, no solo de pertrechos de guerra, y de gran nú-



mero de cañones de aquella hermosa fábrica, sino tambien de azogues y tabacos que constituian una gran riqueza, y que probaban la imprevision de una y otra junta, y el desgobierno en que la ciudad habia estado.

A los pocos dias, y contando con que la reserva mandada por Dessollos que se hallaba en Córdoba llegaria pronto a Sevilla, prosiguió él con su primer cuerpo en direccion de la isla Gaditana, donde por fortuna se había adelantado, segun dijimos, el duque de Alburquerque, teniendo que limitarse el cuerpo do Victor à ocupar las cercanías y é establecer una especie de bloqueo. De las fuerzas francesas que habían invadido aquella parte de Andalucía, el 5.º cuerpo que guiaba Mortier tomé la vuelta de Extremadura à escepcion de una brigada que dejó en Sevilla. Dióso la mano con el 2.º cuerpo mandado por Reynier, llegó à amenazar à Badajoz, y como no hallase esta plaza dispuesta à rendirse, se fijó en Llerena.

Tampoco Sebastiani se estuvo quieto en Granada; y como si la riqueza de Málaga y la importancia de su puerto no fueran bastante incentivo para que él no descuidara apoderarse de aquella ciudad, sirvióle tambien de espuela una insurreccion contra los franceses en mal hora en ella movida por un coronel, natural de la Habana, llamado don Vicente Abello, hombre à quien sobraba ardor y faltaban tacto y prudencia. Así fué que no se le juntaron personas principales, y

si gente dei pueblo, inconsiderada y propensa 4 desórdenes y tropelías que cometieron en número no escaso, tanto en la ciudad como en Velez-Málaga, euyo alzamiento fueron á promover (1). Allá se encaminó Sebastiani por Loja y Antequera. En el estrecho del puerto llamado Boca del Asno deshizo unos pelotones de paisanos armados que pretendian imped rie el paso, y cerca de Málaga arrolló la gente colecticia que capitaneaba el mismo Abello, entrando todos revueltos y confundidos en la ciudad. Caro costó á la poblacion el inoportuno alzamiento; además del saqueo de la soldadesca, y de las riquezas de todo género de que se apoderaron los invasores, impúsole el general una contribucion de 12.000,000 de reales, pagaderos cinco de ellos en el acto. No estuvo menos duro Sebastiani con las personas que cogió de las que habían becho más papel entre los meurrectos: con la horca castigó al capuchino Fr. Fernando Berrocal y algunos otros. Al fin Abello logró refugiarse en Cádiz, donde estuyo mucho tiempo preso, hasta que le dieron libertad las Córtes.

Dijimos que la última junta de Sevilla en los dias de su precario mando había nombrado á don Joaquin Biake general en gefe de aqueilas tristes y escasas re-

Tome univ.

19

<sup>(</sup>f) Cuenta entre ellas Toreso viduos de la junta de la ciudad, la exacción de contribuciones y la del general don Gregorio de derranas arbitrarias, de las que la Cuesta que vivia alli retirado, soto al duque de Osuna le impusieron ó sacaron unos cincuenta. Mallores, anil duros, la prision de los ladi-

liquias á que se daba todavía el nombre de ejército del centro.Blaka recibió esta nombramiento al llegar 🛦 Guadix, cuando viniendo de Cataluña con licencia de la Gentral pasaba à Málaga con objeto de reponerse de las fatigas y penalidades de la guerra. Entre las muchas pruebas de patriotismo que dió aquel benemérito general, ninguna ciertamente tan grande como el sacrificio de aceptar en circunstancias tan calamitosas el mando de un ejército imaginario. Magnánima y altamente patriótica fué su resolucion. El dia que la tomó, reduciase aquél á un batallon de guardias españolas mandodas por el brigadier Otedo, y á algunos caballos que habia conservado Freire. De los generales que mandaban en Sierra-Morena, solo se le incorporó Vigodet. La primera revista de este exíguo fragmento de ejército la pasó en el átrio de una iglesia de Guadix. Pero ocupose con abinco en recoger dispersos, repartió órdenes y proclamas por todas partes, y fué asombroso regultado de su celo el tener á los quince dias reunidos 4,000 infantes y 800 caballos, bien que desnudos y sin armas, sin viveres y sin cañones. Su primer cuidado fué poner esta corta fuerza a cubierto de los enemigos que ocupaban el reino de Granada, á cuyo fin la trasladó á Huercal-Overa , pueblo situado en la frontera de Grapada y Murcia, desde donde luego pasó à Velez-Rubio.

Veamos ya qué hahia sido de la dispersa Junta

Central, y la nueva forma que se dió al gobierno supremo de España.

Reunidos en la isla de Leon los individuos de la Junta emigrados de Sevilla, resolvieron al fin desprenderse del mando y trasmitir el gobierno superior de la nacion a una nueva autoridad con el título de Supremo Consejo de Regencia (29 de enero, 1810). Las causas que los movieron á tomar aquella resolucion antes de la reunion de las Córtes, las espresaron bien ellos mismos en el Mamíliesto que publicaron aquel mismo dia. «Bien convencida estaba la Junta, decian «entre otras cosas, de cuán necesario era reconcentrar • más el poder..... En la ocasion presente parecia del «todo inoportuno, cuando las Cortes anunciadas estaban ya tan próximas.... Mas los sucesos se han pre-«cipitado de modo que esta detencion, aunque breve, «podria disolver el estado, si en el momento no se •cortase la cabeza al mónstruo de la anarquía.....• X luego: • Mas nada bastaba á contener el ódio que antes de se instalacion se habia jurado á la Junta. Sus pro- videncias fueron siempre mal interpretadas y nunca bien obedecidas. Desencadenadas con ocasion de las «desgracias públicas todas las pasiones, han suscitado contra ella todas las furias que pudiera enviar contra nosotros el tirano á quien combatimos. Empezaron sus individuos á verificar su salida de Sevilla con el objeto tan público y solemnemente anunciado de abrir las Cortes en la Isla de Leon. Los facciosos cu-



brieron los caminos de agentes, que animaron los pueblos de aquel tránsito á la insurreccion y al tumulto, y los vocales de la Junta Suprema fueron tratados como enemigos públicos, detenidos unos, arrestados otros, y amenazados de muerte muchos,
hasta el presidente. Parecia que dueño ya de España era Napoleon el que vengaba la tenáz resistencia que le habiamos opuesto. No pararon aquí las intrigas de los conspiradores..... etc...

Nombrése pues el Consejo de Regencia, compuesto de cinco indivíduos, que lo fueron, el obispo de Orense don Pedro de Quevedo y Quintano, el consejero de Estado don Francisco de Saavedra, el general don Francisco Javier Castaños, el de Marina don Antonio Escaño, y don Estéban Fernandez de Leon. Mas como uno de los vocales hubiera de ser de las provincias de Ultramar, y este último no hubiera nacido en América, aunque fuese de familia ilustre allí establecida, fué luego reemplazado por don Miguel de Lardizabal y Umbe, natural de Nueva España. Los individuos de la Junta acordaron excluirse à si mismos de lestos nombramientos, y disolverse la Central, no quedando siquiera como cuerpo deliberante ni aun consultivo al ado de la Begencia hasta la reunion de las Cortes, como habia propuesto don Lorenzo Calvo de Rozas.

Al decreto de formacion de la Regencia acompañaba una instruccion sobre el modo como se habian de convocar y celebrar las Córtes, la representacion que en ellas habian de tener las provincias de América y Asia, la manera como se habían de nombrar los diputados de aquellos dominios, así como los de las provincias de España ocupadas por los enemigos. el nombramiento de una diputacion llamada de Córtes. compuesta de ochos personas, que sustituyeron a la anterior comision numbrada por la Central, la diviaion en dos estamentos, uno popular ó de procuradores, y otro de dignidades, en que entrarian los prelados y grandes del reino, la manera de hacerse la apertura del sólio, de discutirse, aprobarse y cancionarse las proposiciones, y hasta la duración que las Córtes podrian tener (1). Se formó además un reglamento á

Lp

nacino española en Córies generules y extraordinarias, para que representada en eliss por individuos y procuradores da todas las clasas, ordenes y pueblos del Estado, despues de acordar los Insclasses, ordenes y pueblos del considerando:
Estado, despues de acorder los extraordinarios medios y recursos que son necesarios para recurstracias en que se hactavar al enemigo que tan pérdita el reiou de Sevilla por la damente la ha invadido, y con invasion del enemigo, que acontan horrenda crucklad y a desonar y locario, resqueren las mas personatos de Ardalando algunas de sus provincias, arregiase con la debida deliberacion lo que mos conveniente pa- 2.º Que untre otras la re-reciese para dar firmesa y esta- nide à est en gran manera se-

(i) Nerces ser conocido el tento literal de esta lastruccion, y el decento literal de esta lastruccion, den caridad y perfeccion posibles à la legislacion elvil y cruminal del reino, y à les diferentes rames de la administración policie s cuyo fin mancé, por ral perso de indicar.

Como haya sido uno de mis penado, que la dicta mi Justa Central gubernativa se trasladase primeros cuidades congregar la nacion escasiola en Córtes general de Sevilla à esta villa do la las nacion escasiola en Córtes general. Leon, dondo pudiese preparar man de seros, y con inmediata y oportunas providencias la resificacion de las gras designies

lucis, requieren les mes prontes y enérgicas providencias 2. Que entre etra

que habia de ajastarse la Regencia; y si dar posssion **à les regentes, al juramente que se les exigis de con**perver la reheson estoñas do España, y de no parde-

eriote de teda pel suteridad real on paces y on hibito po-cours one pudients employ-le con actividad, vigor y se-cruto on defente do la patrie, le cual he verticado ya per mi-regi decreto de este dia, un qua-ho mandado former una Regencia-da alues personas, do bien nero-ditados talences, probidad y estogiù bilico.

3," Que un muy de temer que les correries del escasigo por varies provinciau, únics libros, no heyan permittio à mes paction hecor les elecciones de députados & Cértes con arregio à les conve-esterias que les hayan side es-municades en 1º de cote mos, y per le miemo que no puede ve-rificares su retales de esta leia pere el dia l.º de marse pròxi-no, como estaha per mi dest-

dado. 4 Que facupico durin fieli. nobibius asburrij oci eb tëbera en y atenciones que ocupan al pe-fuetos, constar les diferentes trabajos y planes de reforma, que trabajos y plante de reforma, que por pormena de esmecida jas-traccion y probidad ne habian emprendido y adelantada hapo la inspection, y natoridad de la comision de Cértos, que à soin fin nombré por mi real docreto de 13 de junio del mis pando, con de la la pando. post al desco de presentarias al

enimen de les prénimes Gôries. 3. Y conciderande se fin que en la actual crisis no es ficil acordar oon sociege y detenida refiszion las demas providencias y drdenos que tan nueva é impor-tante opéracion requiere, si por la sel Suprema Junta Contral, en-pa omortini, que hama hera ha

specific on mi real combre, é trasferir en el Consejo de Rogencie, al per date, cuya steucion será enteramente arrebata-da al grande objeto de la defense

gacional.

Per tento ye, y à sul real sombre la suprema Junta Contral, para fluore tal ardiente desco de que la metien ne congregue Mbre y legalmente en Cortea go-nerales y extraordinarias, con al fin die legrar jos granden biocom que que you kronnels remition enûn tifraice, he venido on mandyr y mando le signiente: 1.º La celebracion de les Cor-

tos generales y extraordinaries que actin ya convencios peru es-la isla de Leon, y para el primer dia de maran pecatino, será el primer cuiciade du la Regencia que ncaba de crear, al la defansa del reixe de que deste lunga daho managente la paramistra.

del reine du que deste juago daho acuparse la permittere.

2.º En consectioneia, mossimiente interestalmente agresatorias individuales à tudos los RR, erabiapon y chimos que satim de ejercicio de dus funciones y à todos los grandos de España, y en propiedad, para que escurrar à los Cortes en el dis plagar para que están convecados, al las decimandas la paragrituram TO THE

3.º No sorth admittées à co ton Cartes, on grandes que no persona caretan de financia, el les que se tenges la eded de 38 abes, at les prelades y grandes que en halfaren procesades per euxiquiera delito, ni los que so bubieren nomotido al gamierno francés.

A.º Para que ise provincies de America y Asis, que por entre-

nar medio para arrojar de ella à las franceses, valver à Fernando VII, al trono de ous mayares, se afiadia. «¿Jurais no reconceur en España etro gobierno

personiedes por diputable personiedes por diputable dombrades per étas de thes, le menación apteramente de repre-sentacion an estas Cérien, la Rematare ton nombres de les depila naturales que as hallan redduntes en España y constan do las Julas formadas por la comi-gion de Córice, aconta à la succpolos, escurbo ou orgando ocer-to velste y asia, y actos asistirios como dipulados de Lucies de Pe-

b. to ferner adalane stra Junta electoral compuesta de sofe pursones de caricter esturales de las provincias de Espaia que se hallen sympodas por el enemigia, penundo en maiato los comhoon de les naturales de excha todo el reino.

una de dicina provincias que 5.º Y nora que les trabajos proper efferero exectada de las fictada per airestes possions constituen y conformadas por la cumisson de Corcinires sin obstacado, la Regercia quelles para que facren mem-

8.º Varidondes estas respries, m harf is conversion do les ougetra que barteren aultin nem-bradas por made de elicios que so pamena à las funtas de les-

poelitar en que residirren , è de de que asseurres à les tarres en el cis y lugar enfaisfe , el les sircustancies le permitieres. 7° Antes de la admissa à les

genetacion qui oping Christa, in mo-gracia ferrages qua Junta oucci. Cirtas de antio pagesos, qua op-toral composita do tera fentra in mos numbrada por ellas mis-da carrecter a tura es do sque ich demonsos fon cusces professio en concurros è al tas caldades misfinadas en la legaractica general y on case decreto para toour vois on ine diches Córsos.

R." Librades estas suprecuto-Plot, its primeros Láreis generato of phinary de custosta, y vol-viende à soriour estos custosta que unitamente conversales de scient, escurbe en engueda escor de un que sunçue se se vertique te velute y aris, y estos asistiche su remaion en el dis y lugar ne-Saladin jata etten, pmalen unt reversiación de aqualica todos ficaries o cualquiera siempo y logar ou que las circunstancias lo permites, eta no medad de agora nuntrustario dinguis de europe de la llegencia ducer à propuesta da la de u actop de Cártes el autalamerco de dicto dia s lugar y anbicarie en dadapo aportono por

une , accarán de entre elles un nombrara una diputacion de Cáp-primera suerta hanta el número tos compuesta de colo personal, primera sucrio hacta el número tes composita de ocho persona, de dies y ucho nombres, y rabi las sels asteralse del constamte viéndulos à serior roles, secreta de Espain, y las des éltimas na-de elles cuatro, cuya operados teraies de América, la cual di-se irà reducado por cada una de paterios aerà subregada en lo-di has promieras, y los que ta-gar de la commirci de l'intra dom-fieran se morte sorte diputadro bracia por la misma boprema Jando Cornes pur representacion din in Levical, y cuyo melicuse men ecuparse en ses objetos relativas à la estebración de las Carios, de que el gobierno tompe que distrace su siencion de les ungre ter negitation (not in recipiose on at 41s.

10. Lin indution do in Alpa-

 gno di quo abora no matala, hosta que la legitima. congregacion de la nacion en sua Córtes generales. determino al ciue sua missi conveniente para la feli-

mateu de Cârtes de les sels ses fernien per Emple presidire la Junia piacioral que debe nomvincias cantivas. y otro individuo da la misma diputacion de los pombros a per la America preeldiră în Junta electoral que de-las serieur les diputados micurales f representantes de agention de-

ti." Las Juntes formadas pan ten titolio du rocta de meritu y meurons pora matemer la presenta guerra, Junta de hacienda Jania do og slers in James de Iretroces its pår na James de organise er e-sitations, y Junta de ceremonal de congregacion, les cuates por la autoridad de mi Suprema Jueta y hojo la inspeccion de dicha co-mistos de Cortes, an ocupan de preparar les planes de mejaras relativas à les abjutus de su respoetlys stribucion, continuaria en one trobajes barta con utrhes en el mejor malo que tea prochie, y ficho los resitirin a la diputados de Córtes, à tin de que despoon de hebertos energios de apparent la Regencia, y esta los pon-ga a mi rest arrabes à la detitura-acos de los Cúrtes.

48." Sorate gentat prouddiden & mi real numbre, à pur la Regencia en exerça i pur un presidente tem-poral, è luon per al individue A quien desagness on al sociego de espressorier on ellas mi sobs-

15.º La Regencia, membersi ba belongeton de l'artes que debas de pero de l'artes que les proasiste y aconacjor al que les prodérere à mi real mombre de entre he proportioners au aprobades, bes leulvidues de mi Connejo y chman, arque le arague prattice que graves rea non de 
man, arque le arague prattice que de mi que de mi persuadan à 
des réties, a en de authorit de cirat que de mi que contra process consti-

prestant complication on diget-

14.7 Le sporture del millo no hace su per l'Arter ne consucrante de les estamentes, eclesiantes, militar y popular, y en la forma y se la mir nestant que la Reperein acordora à propueste de la dipossicion de Cortes.

13 Aberte e gelle , les fâttes en dieteren gura in determaten (Smer en une papelar re-empré-te de todos les procursidores de las provincias de España y Amélies e ciro de dignatatos, de ded se res aras las protocio y gran-

dus del Pelas.

10." Las propoditiones que à ast rest nombre lécture la Ru-gentia à les Cértes de examine rka primero os el aciamento popolar. 7 il fuoren aprabadus en de Estado ai ostamento de dignidades pora que las examina de

17.º Et mismo método es ubserverà cen las proposiciones que m beirure en in 3 was ententen in per sus respectives vecales, per mode storages in propagation des uno al etro, para un maevo examos y deliberation.

16." Las peoposiciones no apro-tados por ambra estamonios de ordendoras como el no factos

MINT DAY.

10." Les que enles estamentes apreferen arra el radas per ten mesageres de Estedo à la Region

cided de la petria y conservacion de la monarquia?
—¡Jurais contribuir por vuestra parte à la celebracion de aquel augusto congreso en la forma cetablecida por la Suprema Junta, y en el tiempo
designado en el decreto de creacion de la regencia?...—¡Jurais la observancia del presente reglaemento (1)?

ter gravas inconvenientes y perjul-

21.º Bi cal aucoriera la Regracia, suspendicide la sancion de la proposicion aprobada ju devotrerà à las Cortas con ciars exposicion de las razones que hubiero justico para sespondario.

deria.

21." Asi sevuelta la proposicioc, se examinatà de amevo en
tero y estro estemente, y si las
dos tercios de los rotos de cada
uno no confirmeren la anterior
resolacion, la proposicios se tendrá per no hacha, y no se podrá renovar hacta, las futuras
Lárias.

L'orint.

25.º Si los dos tercios de vetes de cada estamento ratificaren
la aprobativa anteriormente dada
à la proposicion, serà ésta elevada
de muero por mensageras de Estede à la suprise serà.

tade à la muncion real.

34.º En este case la Regencia etrogent à mi nombre la real sanction en el termina de tres d'aut passées los cuales otorizada é nó, la ley se cotrades legitimamiente cancionada y se procedera de becase à su publicación en la forma de cuale.

ma de estalo.

25.º La protexigación de las leyes an formadas y mestionadas so bará en las mismos Cortes autin de un disolucion.

tion de um discilucion.

16.º Para evitar que en las Còries se forme algua partido que tapiro à becories purmasentes, é

prolongarias en demasta, com que mora tractomar dei indo in constitucion del reluo, podria aca exacutros may grandes lucos-venientes, la Regencia podrà sofialar en término a la duraccon de las Córies, con tal que no bajo de acis meseal. Durante las Cories, y hasta tanto que éstas acuerdes, nombres é lossalem el nuevo gobierno, o bien confirmes al que abura se estableces para que ria la metion en lo sucesivo, la Regencia continues ejermendo el pides ejerativo en toda la pirmitad que paraquecada à int sobresona.

En consecuencia les Corres redecrete sus funciones al ejercicio
del poder legislativo que propimente es pertenent. 9 dual rodo
à la Regencia el sel poder ejecutivo, alo musciar discusiones que
non relativas à al., y distraigas
qui atmesoa de les graves cuidados que teudrà à su cargo un
aplicarse del todo à la francion
de las leyes y reglamentos oportures para verificar les grandes
y aviadables referens que les
desórtenes del antique gobierne,
el presente estado de la ancion
y su futura felicidad hacen necemenses lleusado am les grandes
ebjetos para que fineros convocadas. Dado, etc. an la rest
fila de Leon, à 35 de enero de

(1) Ré aqui di Inxio dal Ro-

Todos estos documentos se trasmitian el Consejo de Escuda é Indias en que, como hemos dicho, se habian refundido todos los Consegos, así como os la notificó la

glamento poro el Caucajo do Ro-

genetic.

d.\* La linguarde cruedo per la Justa Cantral Gubernativa de liupalia é incline creada en de-ercio de este dia, serà insta-lada en el dia il del mes pró-nime, è amos si se estimase con-

napete. 1º Les la dividuse nombrades para acta Regencia que residieren on of fugar on que so haife la So-preum anata prestarba ante offa of arimento asgun la firmula que va sdjanta

3.º Prestado que la hayan, entraria es el ejercicio de sus funciones, nu aque poio un resman

4" Los indiritues nombrados gine so l'allaren ausentos prestardo el mismo juramento en rannos de las que le hulseren heche este le Fuprema Junta

L' lasiniada que non la Ro-gench, la Supressa Junta cenari en el ejercició de tedas um fun-

d." La Reponcia establecerà su sociden cia en cualquier lugar è provincia de Escaña que las circuantanciae indiques como mas à proposite para stender al gelier-

no y defensa del reina.

La Regencia serà prodelida per uno do sus inilividuos per tur-no de meses empesando este per el trien on que et ballon the nom-

bres en ei der etc.

8.º La Regencia demochara a nombre del rey N 6. den Fernando VII., jandra el tratamento y ho-norm do Hagentell; su presidente en turno el de Altera Serenalma. y los demas individuos al da Enconels outers. 8," He podet admitte prope-

dicion, al outrar on so, alguna, of hacer pax, of tropus of application alguno con al emperador do los francistos, que sos contrario à los derechos de evestro rey y ma legillmos en-casores, é à la independencia de la macles,

19." Les individues de la Re-gencia en particular marcia de la insignia adoptada per la Juata Supressa para sus individues, y una banda de les coleras made-

naire. 11° Les individues de la Regracia y los ministros serán xes-ponsebles à la macion do su sonducts en al desempeho do ous faucienes.

13.º No policia soutoder ti-tulos, decoraciones ni pensiones sixo por servicios beshas à la petria au la presente guerre du-

cional. 43.\*\* 15.º La Regencia proposité necesariamente à les Cortes la énestion pendiente aperca de que pristria y asegure la Rhertad de la Impressa, y entretanto prista-jerà segun las leyes esta lebertad, come uno de los medios mas convenientes, no sele para diffundir la fustracion, sino tombien para conservar la libertad civil y politica do

ios ciudadanos. 14. La Regencia guardasia y observará religiosamento lo mondade por in Junta Suprema Central du decreté de este din ce cuanto à la adobracion de las

Lirten.

14" Que las vacantes del Gousejo de Regencia se llonen en la forme aguiente hasta las próxi-mas Córies. Luego que se veri-fique la vacante, el Consejo de Regunda lo aviouró à las Justas instalacion de la Regencia, à sia de que expidiese la correspondiente real cédula para su cumplimiento y observancia en ol reino. Aquella corporacion, que tanto habia clamado y trabajado por la disolucion de la Central y porque as puniera y concentrara el gobierno supremo de la nacion en uno ó en pocos regentes, aplaudia y ensalzaba esta medida; pero apegada á las antignas formas é instituciones, no podia resignares con la idea de Cortes, y demás novedades y reformas que se contenian en la instruccion y reglamento de la Junta y mucho menos con el juramento exigido à los regentes. Y así decia entre otras cosas à la Junta: «Tampoco puede omitir que la fórmula de «juramento que se ha exigido á los miembros de la «Regencia, y el reglamento que se les ha dictado por la Junta ha parecido estraña al Consejo, en muchos de sus artículos ilegal, y fuera de sus facultades....

superform, manifestando la clane de la vacante, es decir, si es
de individuo militar, eclestistion, politico, marino, o por reprenentacion de las Americas. Las
Juntas elegrate uno de la misma
clase o profesion, sia ateneres al
grado, esto es; al la vacante sa
militar, podrán nombrar un genera, o otro militar, amoque no
mu del mismo grado al la vacante és eclesiástica podrán nombrar un obtapo é otro eclesiástico u posica, cualquier grande, o titulo, o persona particular que tanga conocimientos politicos.

16." Estas votos se dirigirán al bió oc Couardo de Regencia, el cual remtruccio nido examinará los votos. Si de piedo.

ellos resulta eleccion canónica, quedará elegido el que la tenga, y stoó procederá la Regencia a la deccion canónica.

éleccion canônica.

17.º Los individuos de la Regencia gozaria el sucido de doscientos mis reales sin deduccion,
mientras la nacion junta en Córtes no sensiases mayor detacion.

Seguia lo del jaramento -- Real fala de Leon , 29 de enero de 1810 , -- El arabispo de Laudicea, Presidente -- Fedro Rivero, vocal ascretario general --

Es estrato que el conde de Toreno no publi-àra este importente documento que person debié conocer. Solo publica la lantruccion que atrès homos sepindo.



«Solo pudo y debió proponer un juramento de ejercer bien y lealmente su oficio, procurando con •todo esfuerzo y por cuantos medios estuviesen en su poder el bien de la nacion, el reintegro de nuestro augusto soberano al sólio de sua mayores, «la conservacion de la religion, y la expulsion de nuestros enemigos, observando las leyes del reino y sus loables costumbres con la mayor exactitud y fidelidad, ocupándose con preferencia á todo en la «defensa de la patria y el exterminio de nuestros fieros tiranos, sin trotar de Córtes mientras no mude mucho nuestra situacion, y se arregle al modo de ejecu- tarlas. Por el funesto olvido de estas maximas su-«frimos los reveses y desgracias que nos afligen, y 🛊 esto debe reducirse el juramento que se ha presta-«do, etc. (f). » Era la continuacion de la pugna entre las nuevas ideas presentadas por los indivíduos mas ilustrados de la Central, y las ideas antiguas representadas por el Consejo.

Logró este cuerpo hacer prevalecer las suyas en la Regencia, en términos que no solo se suprimió después en la fórmula del juramento todo lo relativo á Córtes que al Consejo habia incomodado, sino que se la facultó para recoger de la imprenta y para quemar ó inutilizar todos los ejemplares que se estaban impri-

<sup>(1)</sup> Comunicaciones oficiales tas conservadas por un conseentre el tonsejo de Estado y el jero. de Regencia.—Coplas manuscri-

miendo, así del reglamento como del decreto y proclama de la Junta, cuya operacion quedó ejecutada en el mismo dia en que se recibió la órden. Del mismo modo y por dictámen o influjo del propio Consejo se modificó y alteró el período de duración de la presidencia, el número de los representantes de los dominios de Ultramar, la forma de su elección, etc.

Instalóse pues la Regencia, no el 2 de febrero, que era el dia señalado por el decreto, sino al 31 de anero, siendo la causa de esta anticipación la necesidad de apaciguar un tumulto que desde el 30 se habia levantado en la Isla contra los miembros de la Central, y en que se vieron amenazadas y en riesgo sos vidas. Constituyose con los tres solos indivíduos que se hallaban presentes (i), y fué en el momento reconocida su autoridad por todas las corporaciones y juntas, incluso el cuerpo diplomático. Era el obispo de Orense Quevedo y Quintano conocido por su carácter entero y firme, y su reputacion derivaba de aquel energico papel que escribió negándose á concurrir á las Córtes de Bayona, y que recordarán nuestros lectores. Pero pronto iba á yerse que no era lo mismo manejar la pluma y regir un obispado que gobernar un remo. Dignísimo era el consejero Saavedra, pero anciano y achacoso, circunstancias que dañaban á la energía que habia de necesitar en tan árduo y espinoso pues-



<sup>(</sup>i) l'altaban el obispo de Oren- per se envià impediatamente à se y el consejero Saavedra, à guis- buscar.

to. Otras eran las condiciones de edad y de carácter del general Castaños; recientes y conocidos sus servicios militares: mas mañoso y astuto que hombre de estado, poseia cualidades que le hacian á propósito para influir en el manejo de los negocios públicos. Recomendaban á Escaño sus honrosos antecedentes, su buena índole, y su gloriosa carrera de marino. No se tenia tan ventajosa idea de las prendas de Lardizabal.

Yalor, resolucion y patriotismo necesitaban ciertamento estos hombres para empuñar en sus manos en tales momentos el gobernalle de la monarquia. Del estado en que ésta se hallaba hicieron despues ellos mismos la exacta pintura siguiente: - Instalose el Con-«sejo de Regencia (decian) el día 31 de enero del año presente, época en que el aspecto de las cosas públi- cas parecia enteramente desesperado. El poderoso ejército que babia servido de antempral á las Anda- lucías estaba destruido: los otros desalentados, debi→ «les y muy lejanos para contener el torrente que arro- llaba à la exánime monarquia: estas ricas provincias invadidas, y en su mayor parte ocupadas; las demás, é dominadas por el enemigo, é imposibilitadas de prestarse socorro, por la interrupcion de sus comu- nicaciones; ningunos recursos presentes, ninguna «confianza en el porvenir; la voz de que España esta-«ba ya enteramente perdida, saliendo de la boca de -los enemigos, y repetida por el desaliento de los dé-biles y por la malignidad de los perversos, se dilaetaba de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, y no cabiendo en los ámbitos de la peníasula, iba á pasar los mares, á invadir la América, á llenar la Europa, y à apurar en propios y estraños el interés y la esperanza. Los franceses se arrojaban impetuoesamente á apoderarse de los dos puntos de la Isla y Cádiz; y Cádiz y la Isla sin guarmición minguna, sin mas defensa que un brazo de agua estrecho, un puenete roto mal pertrechado de cañones y artilleros, una ·batería á medio bacer en el centro de la lengua que ·las separa, aguardaban con terror el momento en que «los enemigos, aportillando tan débiles trincheras, · profanasen con su ominoso yugo el honor de la ciu- dad de Alcides. Tal era el aspecto de las cosas cuan- do el Consejo de Regencia tomó á su cargo el gobier-• no de la menarquía española (1). •

Al lado, por decirlo así, del Consejo de Regencia, puesto que fué en Cádiz, se formó otra junta popular compuesta de diez y ocho indivíduos, cuyo nombramiento recayó generalmente en personas muy recomendables, pero que dejándose influir por los clamores de la muchedumbre, y por los enemigos mas encarnizados de la Central, contribuyeron mucho, no solo á la prouta disolucion de ésta, sino á la persecucion

H) Exposicion del Consejo de por don Francisco de P. Cuadra-Regencia à las Côries entraordina- de, Documentos, Apéndice, número 30.

que se levantó contra sus indivíduos. Fueron los primeros à sufurla el conde de Tilly y don Lorenzo Calvo de Rogas. Atribuian al primero proyectos revolucionarios en América, á donde pensaba trasladarse desde Gibraltar: achacábase al segundo no haberse manejade con pureza en varias comisiones de intereses en que habia intervenido. Ambos fueron arrestados y recluidos en un castillo, y contra ambos se formé proceso. El de Tilly enfermó, y murió pocos meses despues en el de Santa Catalina de Cádiz, Calvo de Rozas no recobró en libertad hasta que se reunieron las Cortes. Comunicose à los demas centrales la orden para poderse trasladar 4 sus provincias, pero prohibiendo que se reunieran muchos en una, sometiéndolos á la rigilancia de los capitanes generales, y no permitiendo à ninguno pasar à América.

Mas no paró en esto la saña y el encono contra los desgraciados indivíduos de la Gentral. Ejercióse con ellos otro acto de tiranta y de humiliante mortificación, que parece inconcehible de parte de quien acababa de recibir de manos de aquellos mismos el poder soberano. Entre las acusaciones que el vulgo hacía á los miembros de la estinguida Junta Suprema era una la de haberse enriquecido con los caudales públicos, y hubo quien esparciera la voz de que iban cargados de oro. La junta de Cádiz, acogiendo aquellos rumores vulgares, solicitó de la Regencia, y ésta tuvo la debilidad de acceder á que se reconecieran los equipages de

los que estaban ya é bordo de la fragata Cornelia próximos á partir. Sufrieron en efecto aquellos respetables varones que, con más ó ménos acierto, pero con gran dósis de patriotismo los más, acababan do regir y acaso de salvar la nacion española hudriana de sus monarcas, la humillacion de ver registrar sus equipajes ante el comandante de marina y á presencia de toda la chusma. Avergonzados debieron quedar los instigadores y los autores de este ominoso ultrage, nuesto que reconocidos sus cofres no se encontró en ellos sino un modesto y sun escaso babez (1).

(1) Tenemos à la viste todas chi y Justicia una commita que la actuaciones del proceso que biro à S. M. el Tributa, de po-con este motivo se mandó formar. Ikia establecido en la Isla de y entre otras plezas interesantes se encuentram las akquientes : la comunicados del Tribuca, de policia y ceguridad pública duado cuenta al gobierno de las diligenclas practicadas para el recorocimilento de los equipages y su re-sultado el olició de remisión de estas diligencias al decano del Consejo: el traslado de las mismas a) fiscal: el informe de éste y la consulta en su virtud acordada y su resolucion, que son cemo elguan:

El decano del Consejo, don Manuel de Lardizabal; don José Yadente; don Sebastan de Tor-res; don Miguel A Jaro Villagontalez, don Amonto Lopez Quinlana, den Tomas Moyano, den José Baucedo.

Señor.-Con real orden de 48

lkia establecido en la Isla de Leon é consecuencia de las diffgencias practicadas para everiguar la certera de una delación dada contra varios individuos de la extroguida, Junta Central, que se ballan á bordo de la fragata Cornelia carta en la babía de Cadiz.

A esta consulta se ha acom-poñado una súplica de los mis-mos interesados dirigida à solimos interesados dirigida a son-citar eo indemnice su honor, ba-ciendo receser la pena de la ley achre el que ha originado esta calempía: y uno y otro se ha re-mildo à este tribunal para que proponga la providencia que corresponda en justicia, y com-hite mejor los corremos de cas-ticar al dentor, y desagraviar à ligar al detator, y desagraviar à les sugetes tan falsaments calumnindos.

Para elle ha dade el Tribunal de marzo fitimo se ha remitido su dictiment, y el Consejo ha al Consejo Supremo de España examinado atentamento la su-é indias por el ministerio de Gra-maria, reducida é que don Fran-

Tono zzry.

Buscalo la Ragencia pura rodas estas coma el apoya dal Concejo da Kapada é Indias y consultádistribuir para todo. Esto cuerpo, monificato enguigo de In Control. A guion monapro addicó de puder dugi-

atmo Persondre de Resula rede do su papronhese, repre-panté à la Jente de Gobierse de la lida , socgurantio como tierto que se la l'aben à beste de la espectada fragaia los individuos situdos con 300 houses de plata y ement cen 300 notifes de plata y ere : pero mandado relateze en ma delación por el Tribusal de vigilancia, é quien se remitió, se altemó en olla , dispendo en lo public nido sei al controler du Bentas dos Francisco Sierra, con he differencia de que el de la pro-pia fragata don Juné Muria Cau-quer decla ser 150 nada mán sea haules y que augunes de riles, du consergo de ser de media magn no los possos leventer ontre seis merineros; el que tambien añados que para reducir la pla-te à oco habien pagado sus duelles I reales va. por cada duro, noticia qua sporaban igualmen-ta el tercesista don Pascual da he Venerat, el eficial mayor don Manuel Bloodade, den José Antoolo Martines, y otros que no te-

als presents.

Evansalet int diss, y refsténdous los citades à converm ciones tenidac on nomita oficipa, resultió ser al autor de esta as-pocie al contador de la fragaia, el cual no asegurata en qué condetic of conceildo de los baules, y per consigniente que era false el duncuente del cambio que ne doda, pero tempelas declaraciamonstraren enabladas de disure mey cerist, y siliajas de pieta se-mo cubiertos y otras semejanica, y propias del um diorio de magneso de su ciost

En este estado y em potidas de haberse dado é la vela don Relcher de Jovelionos y el marqués de Campoongrado en al bergnatin mercaute Nuestra Schora da Covadonga con otros 7 baules, hise la consulta à V. H. si Tribenel do policia diciondo, que el dricen jus- el exigia se comunicara el expediente por un turno.

F atidicacia final, a las partes,

F que recibide à prunte, recayoan el fullo opertuno; pero que
stancista las actuales circulatamsias, el haliarse prónimos á darge à la volu los principales interen-des, y una perjuicion que de la di-lacion en ocusionarian, creia que reservantoles sus derechos para repetir cuindo y contra quienno hubicos lugar, podiz y acameian desde hosso la competente carta acordada à oficio de froien de V. II. sprehando nquellas actuadonos, como indispensables on in spoen presente, y hacisado at mismo tiempo un mentiento phblico do la sumaria y pue resultas. para imposer tilencio i los m-imaniadores, con apecitimiento a den Francisco Fernandes Nocede rach due en le succestre se absteuga por um falso celo de exam ray especies ducandas de un fun damento salido, siendo innto mas guero y à clos de los auxineros, avero este aperellamiente esta y examinados cuantos equipages respecto à don losé Maria Cro-guistian à bordo, pertenecientes quer, como que en calidad do à los montionedes augetos que gele del ramo de la Real Bo-guistian de l'auxion, anio se diorde en la fragata Coração, detimo y usurpador, á quien atribaia con marcado apasionamiento todos los males y desgracias de la patrial, que no perdonaba ocasion de zaberir las ideas y las personas do los centrales, y de bacer receer sobre aquellos y sobre éstos las censuras más desfavorables y los cargos más terribles, ensañábase con ellos despues de caidos, denigrábalos en todas sus consultas, y en la de 19 de febrero, despues de indicar que habria convenido detenerlos à

his conocer mejor is falsedad de las especies que propalabe, y lo parjudicial que ura el divulgarias, por la que debte advertiracios à una gefes para que celem se con-durta y no la recibio en ade-facio destraca de que pueda abaear su genio discuso y subtersito

Pasado sodo al facal etc. (Co-pia el laformé del Fiscal, y pro-

elgise j

al Couscio, exacte charredor de las disposiciones legales, conformandose con el anterior dictaporque puede asegurarse no es-tar verificada la diligencia del reesescimento con una stactiod til, que paeda dar mirgon à una providencia capaz de indemnizar el acocor ultrando de los intere-nidos, y cissigar la falla de pre-caucion o ligerara de los delatores, pues no resultando piene-mente convencidos éstos do su m. Jon ,, de uteguns macera debes teneres por rece, mayormento cuatido no se han tomado declaraciones por pregentes de los buns quere, al se les beche les cargos cios-correspondientes.

La mieno reconació et tribunei de policia, y por elle no con-sulto à V. M. la Imposicion de la pens de la ley à los caluminde-res, adoptando los medios esqui-sitos para evitar detendones à ion ca unu lados, ala perjuicio de que pudieran usar de su derecho, y con el objeto de que el público pudiera cerciocarse prostamento. de la falsedad de la delacion.

El Consejo carce muy impor-tanta el qua en este negocio so administro rigurosa justicia, y no teniendo para ello estado in canque para que tenga efecto da vo-lustad do V. M. es necesario das a la causo otro estado afferente, poissa y seguridad pública da la porque puede asegurarse no posicia y seguridad pública de la rea fala de Leon para que sustan-ciandela legalmente la determina en | Deticie

. N. resolvert als embergo, como sicopre lo que estime mid-scartade, Cadis 7 de abril de 1810.

Real resolucion.—Como paro-co.—Javier de Castalite, presidevic.

Se publicó y asordó se com-plimicado en di de mayo y se co-municó en el masmo dia al Tribunal de policie para en ejecu-

Ă

todos, si hubiera habido lugar cómodo y seguro para ello, hasta que rindiesen cuentas de su administracion, añadia: «V. M. ha encontrado méritos « para la detencion y formacion de causas á don Loren- zo Calvo y al conde de Tilly, lo mismo debe hacerse. con cuantos vocales resulten por el mismo estilo descubiertos; y así á estos como á aquellos debe sus-«tanciárseles brevisimamente sus causas para satis-«faccion de la nacion, que clama con razon contra los que sean verdaderamente delineuentes, etc.
 La Regencia, en decreto del 21, se conformó con la consulta del Consejo en todas sus partes y la mandó ejecutar. Así la Regencia, deferente con el Consejo y participando de sus ideas, si bien resuelta y decidida en cuante á defender la independencia nacional, ibase ladeando hácia el órden antiguo, y retrayéndose de marchar por la via de las reformas que los tiempos reclamaban, y hácia las cuales habia dado ya pasos muy avanzados la Central. Las circunstancias en que el país se hallaba le parecieron causa suficiente para suspender la reunion de las Córtes en la época prefijada, y á que ella misma en el acto de su instalación se habia comprometido. Suspendió pues la convocacion para cuando el estado de la nacion mejorase y lo permitiese, en lo cual complació grandemente al Consejo, si bien ordenando que continuasen las elecciones de los diputados así en España como en América, para que aquella Asamblea, decia, fuese al

tiempo de su reunion tan completa como debia (1).

Resuelta y decidida indicamos haberse mostrado la Regencia en cuanto á defender la patria, y mentoner, ó más bien recobrar su independencia. Así fué en verdad, y harto había menester de actividad y energia. Pues si bien contaba con la proteccion del pequeño ejercito de Alburguerque, el cual con la bábil maniobra de adelantarse à les franceses y ocupar la Isla habia hecho un servicio inmenso á la nacion. y contaba tambien con la defensa natural de la isla Gaditana, separada del continente por el canal que forma el profundo rio de Santi Petri, y por los caños, lagunas y salinas que circundan su recinto y dificultan su paso, haciéndola el punto más militar y más importante de la península, ballábase mal artillada y servida, y casi en absoluto abandono, como que nadio habia imaginado que tan pronto pudiera el enemigo llegar y amenazar á esta estremidad de España. A fortificarla se consagraron con actividad y ahinco la Regencia y los generales, à la vista ya de los franceses; aumentando y mejorando las defensas de la Carraca, de Gallineras, del puente de Zuazo, del punto en fin de Santi Petri, que es como la llave maestra de la Ísla: baciendo cortaduras en los caminos, volando los puentes del Guadalete y los castillos de Fort-Luis y Matagorda, é incendiando los almacenes del Troca-

Google

<sup>(1)</sup> Exposicion del Consejo de las Córtes. Regunçia, art. 4.º Convocacion de

dero y otros puntos de que el enemigo habia de apoderarse sin poderlo remediar; habilitando buques. fragatas y lanchas cañoneras; formando de las fuerzas sutiles dos escuadras, que se pusiesen al mando de marinos tan acreditados como don Cayetano Valdes y don Juan Topete; promoviendo la formacion de una milicia orbana en Cádiz que biciera, el servicio de la plaza, enviando buques correos à todos los puertos libres del Océano y del Mediterráneo para fomentar el espíritu público, comunicarse con el resto de la nacion y recoger oficiales y soldados dispersos en las costas; acordando la formación de una división, volente en el norte de Espeña al mando del bizarro general Renovates: encomendando á la junta de Cádiz, la administracion de la bacienda para atender á los gastos, no solo de las fuerzas españolas, sino tambien de las auxiliares inglesas y portuguesas que iban acudiendo á la defensa de la Isla; y tomando etras disposiciones que seria prohjo enumerar.

Entretanto los franceses, dueños ya de Rota, del Puerto de Santa María, de Puerto Real, Chiclana y otros puntos fronterizos á la Isla, por medio de tres españoles de los que seguian sus banderas pidieros á la junta de Cádia la rendicion de la plaza (1), enviando al efecto un oficio muy lleno de promesas y unas

<sup>(1)</sup> La Regencia, en su *Diario* del rey intruso, que mosotros bede Operaciones, esta los nombres mos creido prudente omitir. de estos tres españoles secuseas

proclamas muy seductivas (7 de febrero). La junta devolvió estas últimas sin leerlas, y contestó al oficio con las siguientes lacónicas y dignas palabras: «La ciudad de Cadis, fiel à los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que el Sr. D. Fernando VII. . A los pocos dias, y con motivo de la llegada del rey José al Puerto de Santa María, escribió el mariscal Soult, duque de Dalmacia, al de Alburquerque una carta mezclada de halagos y de amenazas (16 de febrero), á la cual respondió el general español en el tono firme que cumplia á su patriotismo. Y todavía al dia siguiente aquellos mismos tres españoles á que antes nos hemos referido tentaron la lealtad de don Ignacio de Alava, comandante general de marina, con una carta llena de sofismas y de improperios contra los ingleses: la respuesta del ilustre marino no fué menos firme y nerviosa que la del general de las fuerzas de tierra. No hubo medio de quebrantar la fidelidad de los defensores de la lala.

En cuanto à operaciones, se convino prudente y juiciosamente en estar à la defensiva, porque no permitia otra cosa la fuerza numérica de nuestras tropas, no obstante el aumento que casi diariamente recibia, y sobre todo nuestra caballería era muy escasa, y su estado barto deplorable para poder competir con la del enemigo, si bien se acordó promover los pequeños movimientos, así para inquietar á aquel, como para ir fogueando nuestros soldados. Se concertó con los in-

glezes el empleo de las fuerzas navates para la defensa de la bahía, y se resolvió llevar 4 Mahon los navíos de guerra que se hallaban en mal estado, juntamente con los prisioneros, que existian en gran número en los pontones. El plan general militar era hacer de la Isla el centro de una gran posicion, cuya ala derecha estuviese en el campo de Gibraliar y Serranta de Ronda, la izquierda en Ayamonte, costas de fluelva y Moguer, y Serrania de Aracena; por la derecha amenazar á Málaga y Granada, y por la izquierda á Sevilla, Córdoba y la Mancha. Ya hemos dicho la posicion que ocupaba Blake con las reliquias del ejército del centro. Reducido el de la izquierda, al mando del marqués de la Romana, 4 8 4 9,000 hombres útiles, pero á los cuales se iba reuniendo gente en Extremadura, la Regencia dió las órdenes más activas para que por Ayamonte y Portugal se les socorriese, hasta donde les fuese posible. del danero, armas y viveres que necesitaban. Se proyectó la formacion de tres grandes cuerpos de ejército de á 80,000 hombres cada uno, en Andalucía, en Cataluňa y en Castilla, y se designó las divisiones volantes que habian de auxiliarlos, juntamente con las guerrillas, y se establecieron las máximas que habian de seguirse por todos para un plan uniforme de campaña. Se cuidó igualmente de fomentar, mejorar y distribuir convenientemente toda la fuerza naval disponible, que hacia utilisimos é importantes servicios:

pero hubo la desgracia de que en la nuche del 6 de marzo un temporal deshecho arrojó contra la costa del Nordeste los buques fondeados en la bahía, perdiéndose quince mercantes, una fragata y tres navios de guerra españoles, y uno portugués, que fué pérdida y desolacion grande (1).

Sin embargo en todo aquel mes (marzo) se dieron y sostuvieron ataques maritimos y terrestres en verios puntos, sun del otro lado del rio, de alguno de los cuales se hizo retirar á los franceses: destruyéronseles varias obras de fortificacion ; en viáronse tropas á la Serranía de Ronda y condado de Niebla, de donde se nombró comandante general al mariscal de campo don Francisco Copons: remesáronse víveres al puerto de Cartagena, y pertrechos y socorros à Ayamonte, donde la junta de Sevilla se vió en grandes aprietos y apuros; se dispuso que pasase à la Habana un benemérito gefe con varios oficiales del cuerpo de ingenieros hidráulicos con objeto de fomentar la construccion de buques de guerra; se dieron grados mil.tares del ejército de España á oficiales ingleses, confiriéndose el de teniente general à sir William Stuard, comandante de las fuerzas británicas, y se trató de poner coto á las pretensiones desmedidas de empleos y ascensos de nuestros militares (9). Por último, y ésta fué la mas

<sup>(</sup>i) Los navios españoles fueros fragata Poz; el navio portugués, el Purísimo Concepcion, de ciento tambien de setenta y cuatro, se diez cañones, San Roman y Hou-Hamaba Maria.

(2) Es notable lo que à este

grave de sus determinaciones, convencida la Regencia de que sus recursos, incluses los que podian esperarse de las Indias, lejos de bastar á cubrir las obligaciones mas indispensables, dejaban un déficit anual de 800.000,000 de reales, aceptó una proposicion ó convenio de 19 artículos que le presentó la junta de Cádiz, ofreciéndose bacerse cargo de todas las rentas de la corona y caudales de América, y coroprometiéndose à mantener todas las cargas del gobierno, inclusa la subsistencia y aumento de los ejércitos nacionales. Proposicion atrevida, y compromiso heróico, que sorprendió y asustó á los regentes, que fué objeto de proli<sub>s</sub>as deliberaciones entre ellos, y que por último aceptaron y firmaron (31 de marzo), queriendo dar tambien en ello un testimonio de su desinterés, y avitar que se los lucieses nunca acusaciones como las que muchos hacian à la Central sobre inversion de caudales.

Desgraciadamente no hubo el mejor scuerdo entre la junta y varios gefes militares, suscitándose altercados y contestaciones ágrias, en especial con el general

propódite decía ya entonces in Regencia. Nunca ha sido tan nerespario cemo al presente el opooner una barrera que contenga el prunito de las solicitudes à surgados é ascensos no mercodos. El desbarato con que muchas ejuntas concedieron en los prismeros fervores de la revolución empleos y gradusciones, co sono indebidas sino estraragantes, cha dado à la ambición un rueto. .ha dado à la ambicion un rueto

en gefe duque de Alburquerque. Quiso la Begencia cortar aquellas disputas, y nombró al de Alburquerque embajador extrao dinario en Lóndres, con la mision de anunciar & S. M. Británica la instalacion del nuevo gobierno de España é Indias (1). De aquel ejército, y del llamado todavía del centro se acordó formar uno solo, cuyo mando se confirió al teniente general Blake. á quien se mandó ir á la Isla. Llegó en efecto (21 de abril), y se le confió adomás la inspeccion general de infanteror Desde que Blake salió de Cataluña habia quedado con el mando interino de las tropas del Principado don Enrique O'Donnell, gefe muy acreditado por sus acciones en el sitio de Gerone, el cual supo granjearse la estimacion del país en términos que los catalanes por medio de su junta pidieron à la Regencia le diese en propiedad la capitanta general. Felizmente el duque del Parque, que estaba ya nombrado, hizo renuncia de su destino, acaso porque supo la predileccion que en Cataluña se manifestaba á O'Donnell, y la Regencia quedó desembarazada para complacer á los catalanes y premiar los buenos servicios del gefe por quien se interesaban, haciendo à O'Donnell teniente general y confiriéndole el mando del ejército y del Principado. El del Parque fué luego destinado en co-

(1) Desde alla escribió el de impresion, que se eree foé le que Alburquerque un manificato has-tante destemplado contra la jun-tra de Galiz, diole ésta una cou-testacion todavia mas descome-dida, la cua, causò ai duque tal aggionalidad española



mision á Canarias (1.º de mayo), con el objeto de pacificar aquellas islas que se hallaban en casi completa insurreccion: así como hubo necesidad de enviar al marqués de Portago al campo de Gibraltar y serranía de Ronda para ver do cortar las graves discordias v desavenencias de los comandantes de las fuerzas que por allí operaban. Se dió la capitan a general de Aragon'al marqués de Palacio, natural del país, 🕟 acepto á los aragoneses; dictáronse disposiciones para formar un ejército de 14 ó 15,000 hombres, al que sirviosen de núcleo las tropas que mandaba Villacampa, para enviar socorros de armamento y dinero à la division de Bassecourt que inquietaba al enemigo por la parte de Cuenca, y para que de Alicante pasase à la Isla la division de Vigodet, que constaba de cerca de 5,000 hombres.

No tueron estos solos ni de esta sola especie los cuidados del Consejo de Regencia durante su permanencia en la Isla de Leon desde últimos de enero hasta el 29 de mayo (1810), en que se trasladó à Cádiz, donde fué recibido con las solemnidades y ceremonias que se hacen á la persona del rey, y donde se le incorporo el obispo de Orense, instalándose el gobierno en el edificio de la Aduana. Sus cuidados se estendian, no solo à organizar y distribuir las fuerzas militares de toda España, á nombrar sus gefes, á ordenar movimientos y prescribir planes, à hacer la distribucion de fondos y disponer remesas de caudales, armamen-

tos y subsistencias á los diferentes puntos segun lo permitian las circunstancias, à establecer fábricas de armas, hacer requisas de caballos y encargar monturas, á recoger dispersos, promover alistamientos, y establecer escuelas y ejercicios prácticos militares, á todo, en fin, lo que se refiere à los ejercitos de tierra, sino que aplicaba la misma solicitud al fomento de la marina, á la construcción y reparación de buques, al aumento de las fuerzas sutiles, al trasporte de víveres. municiones y fondos, al tráfico y comunicacion con todos los puntos libres de las costas del Océano y del Mediterrâneo. Desde aquel rincon seguia y mantenia relaciones en todos los dominios españoles de Ultramar, donde los franceses, con proclamas y por cuantos medios podían, excitaban á la insurreccion contra la metrópoli, la Regencia dictaba medidas para su seguridad y conservacion, nombraba vireyes, capitanes generales y comisionados régios entendíase con aquellas autoridades, enviaba allá pertrechos de guerra, y cuidaba de asegurar y recibir las flotas y remesas de dinero de Indias. Entre otras providencias fué notable la de permitir à los comerciantes de la Habana proveerse de harinas de los Estados-Unidos, con tal que fuesen ellos á buscarlas con sus buques, y no las recibiesen de los barcos americanos.

Además de atender, como supremo poder, á la dirección y despacho de todos los negocios de gobierno pertenecientes á los diversos departamentos de Es-

tado, Hacienda, Gracia y Justicia, Marina y Guerra, consagrése con tan especial afan á la defensa de la Isla. de cuya pérdida ó conservacion pendia entonces la perdida o conservacion de toda España, que entre otros testimonios de su esquisito celo merece citarse el convenio confidencial que entre si hicieron los tres regentea, de visitar por si mismos al menos cada tres dias, individualmente, y sia ruido, solemnidad y aparato las obres de delensa, los fuertes y puestos avanzados, con el fin de examinar su estado y sus necesidades, el complimiento de los encargados de cada uno de ellos, y el espíritu de las tropas, para darse despues cuenta reciproca de sus observaciones y acordar reunidos; cuya operación é inspección esturieron ejecutando por cerca de tres meses, sin reparar en molestias ni en mesgos, à veces andando en lo crudo del avierno por entre pantanos y cenagales. Por lo demás, si bien los ataques y los combates entre los sitiadores y los defensores de la Isla Gaditana, dentre de la cual se encerraban el gobierno y el porvenir de la monarquia, fueron frecuentes y casi diamos en este periodo, no produjeron variacion notable y decisiva en su respectiva situacion, reduciendose à hostilizarse, ya por mar va por tierra, desde los fuertes fronterizos, cañoneando, destruyendo ó incendiando mútuamente parapetos, mohnos, casas ú otros edificios en que se albergaban, dirigiendo principalmente los españoles sus ataques al fuerto del Trocadero que ocupaban los franceses, y éstos los suyos el castillo de Matagorda, que defendian los ingleses nuestros aliados, y de que fueron arrojados al fin, con sentimiento y aun con censura de los españoles, no obstante haberse visto despues que por su corto recinto no admitia larga defensa (i).

Entretanto el rey José paseaba y visitaba con aire triunfador las ciudades y pueblos de Andalucía, pasando sucesivamentede Sevi la á Jeréz, Puerto de San ta Maria, Malaga, Granada, Jaen, Andújar, y volvjendo por último á Sevilla (12 de abril). Los festejos con que le agasajaren en algunas poblaciones (b), el modo con que en otras fué recibido y á que no estaba acostumbrado (conducta que consuraron los españoles de otras provincias, pero en que influiria sin duda, no falta de patriotismo, sino acaso el error de creez va definitivamente perdida la causa de España, unido al caracter jovial y no bien comprendido de aquellos habitantes), hicieron creer al intruso, y así se le persuadian sus cortesanos y aduladores, que con su gracia. personal y sus bondades se había granjeado las simpatías del país, sin tener en cuenta que esto sucedia en una comarca ocupada por 80,000 soldados, los mas

<sup>(</sup>f) Diario de las opéraciones (f) Cuenta Du Casés én las del Courezo de Regencia.—Elo-gio de don Antonio Escaño.—Su-rey José como com notable que en tramente sucinto encontramos al el Puerto de Santa Maria asintó conde de Torquo en la refacion de por primera vez a una corrida de los dechos de este interesante pa- torus. riodo.

terribles del imperio francés. En Sevilla dió varios decretos, que se publicaron en la Gaceta de Madrid del 4 de mayo, entre los cuales merecen singular mencion, el que ordenaha la formacion de una milicia cívica española, el que mandaba se hiciese la estadística general de la poblacion de España, y el que arreglaba el gobierno interior de los pueblos, distribuyendo el reino en prefecturas, subprefecturas y municipalidades ó comunes, copiando la administración departamental de Francia.

Pero pronto se convirtieron en amargura y tristeza los goces y delicias de José en Andalucía; y esta mudanza no la causaron ahora los españoles; prodújola el mismo emperador su hermano, que frecuentemente quejoso y siempre poco deferente con él, queriendo desde París ser el verdadero rey de España, no dejando á José sino el título, so pretesto ahora de desaprobar sus liberalidades con ciertos cortesanos y favontos, y de parecerle mál los planes y operaciones que José habia ordenado á los generales de Cataluña y de Castilla, espidió desde París varios decretos disponiendo de los ejercitos, y de las rentas, y del territorio de la nacion española, ni más ni ménos que si fuese él su soberano. Convirtió en cuatro gobiernos militares los cuatro distritos de Cataluña, Aragon, Navarra y Vizcava, situados à la izquierda del Ebro, encomendó á ous generales en gefe la autoridad militar, civil y administrativa, encargándoles no obede-



ciesen más órdenes é instrucciones que las suyas, ni tuviesen con el gobierno de Madrid más relaciones que las de una aparente deferencia, y reservadamente les comunicó su pensamiento de incorporar á la Francia aquellos territorios como indemnización de los sacrificios que hacia por asegurar la corona de España en las sienes de su bermano, á quien consideraba, decia, solo como un general de sua ejércitos del otrolado del Piripeo «Estraña irrision, exclama á este propósito un historiador francés, la de pretender que la izquierda del Ebro viniera á ser compensacion de los gastos de Francia en Españal ---- Era, dice despues, una verdadera locura de ambición; era agregar á las numerosas causas que excitaban el ódio de los españoles contra posotros otra causa más poderosa que todas; la de ver á aquella península, tan cara á su corazon, invadida, fraccionada por un ambicioso vecino. que despues de haberlos privado de su dinastía los privaba tambien de parte de su territorio, era en tipreducir á la desesperacion y lanzar para siempre á las filas de la insurreccion à todos aquellos que, animados de la esperanza de mejorar de sistema, y sintiendo vivamente la necesidad de una regeneración política, se habian adherido moment ugamente a la nueva dinastía.»

Y no fué esto solo lo que hizo Napoleon en ofensa y desprestigio de su hermano, en la ocasion en que éste había becho más progresos en España. Además Tono xxiv.

de los cuatro gobiernos militares mencionados, dividió en tres los ejércitos de operaciones, uno de Portugal, al mando de Massega, otro del Mediodía, al de Soult y etro del Centro, al de su hermano José, pero compuesto solo de la division Dessoles y de los depósitos establecidos en derredor de Madrid; de modo que con esto y con ordenar á los gobernadores de las provincias del Ebro y à los gefes de los ejércitos de operaciones que no obedeciesen otras instrucciones que ha del gobierno de París, así en lo militar como en lo económico, haciéndolos administradores de les rentas dei país, y con declarar que no enviaria á José otros recursos que 2.000,000 de rs. mensuales, encontrábase José reducido, en cuanto á fondos, casi á las contribuciones de la capital, y en cuanto á fuerzas. A las que apenas bastaban para defender la córte, y no era posible restringir más su autoridad y poder á no retirarsele y suprimirle del todo.

Compréndese cuánta amargura causaria à quien habia sido destinado por Napoleon al trono de España verse de tal modo tratado por su hermano, y en tal manera rabajado à los ojos de los españoles y à la consideración de los mismos generales franceses, que ya disputaban con él, y altercaban sobre sus disposiciones como de igual à igual. Ni José desconocia lo falso de su posicion, ni disimulaba su profundo disgusto. Desde Córdoba escribia à su esposa la reina Julia (à quien antes habia invitado à venir à España

con sus dos hijas Zenaida y Carlota), en los támbios signientes: «Interesa canocer cuáles son las verdade-«ras disposiciones del amperador hácia mí: á juagar · por los hechos son bien malas, y po, sé digetamente à que atribuirles. ¿Qué quiere de m\(\text{t}\) y de la Espa\(\text{na}\)? «Que me anuncie de una vez su voluntad, y no estaré más tjempo colocado entre lo que pareco que soy y · lo que soy en cealidad en un país en que las pro- vincias sometidas estén á merced, de, los generales. «que ponen los tributos que se les antoja, y tienen : · drden de no oirme. Si el emperador quiere diagna-«tarme de España, es menester renunciar à ella en el cartos no quiero en este caro sino retirarme. Basta el onsayo de des reinge, y no quiero el tercero; porque -deseo vivis tranquila, y adquirir una hacianda en Francia, Lejos de París, ó ser tratado como rey y co-• mo hermano. —Si el emperador está resentido por los chismes de los mismos que me han calumniado - à les ojos del pueblo español..., si tú ne puedes ha-- cer que ou bermano vea la verdad, lo regito, es menester reticarse. —Deseo, pues, que prepares los · medios para que podamos vivir independientes en un retiro, y ser justos con los que me han servido. \* bien. (1), a

Preocupado con estas ideas, y considerándose ya dorantorizado so aquella misma Andalucía que acaba-

<sup>(</sup>i) Memorias del rey José.—Correspondquela, sora. VII.

ha'de pasear como triunfalmente, determinó regresar 4 Madrid, sin detenciones y sin aparato, no sin despachar antes à Paris al ministro Azanza para que expusiera al emperador de la manera más prudente que pudiese la injusticia con que era tratado (1). Llegó pues à Madrid el 15 de mayo. Mas lejos de desistir Napoleon de su sistema de gobernar á su antojo la España, conduciéndose con José poco más ó menos como lo habia hecho con sua otros hermanos los reyes de Holanda y de Hannover, á poco tiempo le trajo un edecan del mariscal Berthier la copia de otro decreto imperial creando otros dos gobiernos militares en España, uno en Búrgos, otro en Valladolid, con una carta del principo de Neufchatel, desaprobando altamento, à nombre de Napoleon, todo lo que en materia de administracion habia hecho José en Sevilla. A punto estuvo ya éste de abdicar la corona de España, que solo nominalmente ceñ a, sin aspirar á compensacion de ninguna especie; y solo instado por los ministros españoles accedió à enviar todavía à París al marqués de Almenara, para que suplicase al emperador que revocára sus decretos, haciéndole prezente la odiosidad que le atraia la providencia relativa à las provincias del Ebro, el menosprecio en que caia su autoridad, junto con otras consideraciones no menos justas, añadiendo que preferia retirarse de la



<sup>(</sup>f) Es este intermedio murió del rey José cosde de Cabarrés, en Seville (67 de abril) el ministro

península á mantenerse en ella degradado y sometido á tales condiciones.

Pero veamos ya lo que había acontecido en otros puntos de España relativamente à los aucesos de la guerra, en tanto que se agitaban tales y tan profundas disidencias entre los dos hermanos que abora se disputaban el derecho que ninguno tenia à la dominación de la península española.

## CAPITULO X.

## ASTORGA.—LERIDA.—MEQUINENZA.

PROYECTO PARA LA FUGA DE FERNANDO VII.

1810.

(Ruero à julio.)

Ordenes y proyectos de Napoleon relativamente à España. - Llamamiento de la Regenda à lus españoles.---Aumento y multiplicacion de guerrillas. -- Navarra: Mina el Moso. -- Astú las Porlier. -- Apoderase Bonnel de Astàrias.—Flojedad de la junta de Gaficis.—Castilla la Vieja: Kellermann, Junot.—Sitio de Astorga.—Porfiada defensa: capitulucion houresa. - Aragon: Suchet. - Frustrada tantativa cobre Valencia. -- Justa elegria de los valenciacos. -- Redrada de Souit à Aragon.—Mina el Mozo es becho prisionero y llevado á Francia.—Cataluña: O'Donnell -- Croeldad de los franceses con los somatenes --Represatisa terribles. - Desgraciada accion de O'Donnett en Vich. -Replégase à Tarragona-Bloqueo y sitte de Hostafrich.-Firmeza del gobernador español.—Sale del castillo y cae prisionero —El mariscal Augereau es reemplasado por Macdonald.-De órden de Napoleon sitta Suchei la plaza de Lérida. — Intenta socorrerta O'Doageti. — Es derrotado. — incidentes notables de este célebra silvo. — Ataque de los fuertes.—Es entreda la ciudad.—Pueblo y guarnicion se refugian el castillo.-Bombardeo horable.-Flaques el gobernador y se entrega. - Sitio y fendicion de Meguinenza. - Murcin: entrada y gaquen del general Sebastiani.—Guosda y las Aspujarras: guerrilian.—Extre-

Google

--- - T- - 5 . R

madera: la Romana.—Frontesa de Portugal.—Comienza el tido de Cladad-Radrigo.—Vida y conducta de los principes españoles en Valencey.—Planes para proporcionar la fuga à Formendo.—El del haron de Kolly.—En descubierto y preso en Paris.—Artificio de la policia francesa.—Envia un falso emisacio à Valencey.—En denunciado al gobernador, y Fernando ne opone à la fuga.—Felicitaciones y carina de Fernando à Napoleou.—Solicita de nuevo el cuince con una princesa imperial.—Publicar se aquellos documentos en el Monitor.—Improvion que bacea en España.—Consulta del Consejo de Castilla sobre esta materia. Notable cambio en las ideas de esta cerporacion.—Decreto de convocatoria à Górtes.

Aunque el interés de la lucha desde los principios de este año estuvo como concentrado en el Mediodia de España, ó más bien en un punto aislado de su estremidad meridional, no por eso dejaban de menearse las armas en otras regiones de la península, incansables unos y otros combatientes, los unos alentados con los refuerzos que continuamente de Francia recibian, y con los triunfos de Ocaña, de Gerona y de Sierra-Morena, los otros porque no abatidos nunca por los reveses, ni nunca sus pechos desalentados por los infortanios, lejos de decrecer su número, ni entibiarse su ardor, ni decaer su perseverancia, afirmábase la constancia y el valor de los que ya eran soldados, y parecia que el suelo español brotaba por todas partes nuevos guerreros dispuestos á arrostrar todo linage de peligros y de privaciones, y á sacrificarse gustosos por la independencia de su patria.

Napoleon hacia desde Paris, como hemos ya indicado, la distribucion de sus ejércitos de la Península,



y por medio del mariscal Berthier, nombrado de nuevo su mayor general despues de la guerra de Austria, prescribia à todos los generales los movimientos y evoluciones que cada uno había de ejecutar, sin obedecer otras órdenes que las suyas; y con esto y con la creacion de los gobiernos militares, con la facultad de levanter contribuciones, administrar è invertir las rentas, y nombrar y destituir empleados sin dar cuenta de ello al rey, distantaba noco su propósito de tomar para si la corona de España, no obstante las seguridades y protestas en contrario hechas en tantas ocasiones, y así lo entendió al gobierno inglés haciendo sobre allo las oportunas reclamaciones à los gabinetes de otras potencias. La Regencia de España lo comprendió tambien así, y viendo en estas medidas el principio del cumplimiento de ciertas amenazas de Napoleon, excitóá los españoles á redoblar su energia para sacudir la dominacion estrangera. Los españoles respondieron á este llamamiento, y las guerrillas se multiplicaron en términos de ser necesario un ejército en cada provincia para peracgnirlas y para mantener las comunicaciones con Francia.

Las guerrillas de Navarra, uno de los paises que mas habian tardido en revolverse, fomentadas por la Regencia, y sostenidas principalmente por Mina el Mozo, obligaron al mariscal Suchet, que mandaba en Aragon, á pasar á aquel reino para ver de tranquilizarle, porque m los correos franceses podían transi-

tar por all sin riesgo, ni la autoridad del gobernador era obedecida fuera de los muros de Pamplona, y se habia visto va forzado á tratar con Mina para el cange de prisioneros. Con ser Suchet uno de los generales de mas reputacion del imperio, celebrado por su inteligencia, destreza y actividad, y con estar el general Harispe especialmente encargado de la persecucion de Mina, todavía este guerrillero, conocedor de la comarca, y nunca vendido ni descubierto por nadie, burló por algun tiempo la diligencia y los esfuerzos de los geles v de las tropas francesas, hasta que ecosado tambien por otras que acudieron de Logroño, dispersó su gente, ocultó las armas, y se quedó de paisano observando los movimientos de los enemigos. y paseando el país con la confianza de quien contaba con un protector en cada habitanto.

Grandemente auxilia ha las pocas tropas que habian quedado en Astúrias el partidario don Juan Diaz Porlier (el Marquesito), con la columna volante de 1,0°0 hombres que acaudillaba. Habiendo el general francés Bonnet, encergado por Napoleon de apoderarse de Astúrias, abuyentado de Oviedo al general Arce y hecho replegar á don Nicolás de Llano-Ponte, Porlier descolgándose de las montañas y metiéndose en lo interior del Principado, atacó por la espalda al enemigo, cogiéndole hastantes prisioneros, y se situó descansadamente en Pravia. Igual oficio hacian en los contines de Leon y Astúrias don Federico Castañon,

que después Hegé à ser general, y otros partidanos. No hicieren poco en verdad los gefes que operaban en Astúrias, Bárcena, Llano-Ponte, Cienfuegos y Porlier (porque Ares dimitió luego el mando, despues de haber restablecido la antigua junta constitucional que disolvió el marqués de la Romana), en haber disputado i Bonnet por tres veces en el espacio de tres meses (febrero, marzo y abril) la posesion de Oviedo, de donde onos y otros eran alternativamente abuyentados, siendo dos franceses superiores en húmero, y mucho más en disciplina. Y ann babria lucido más y prolongadose la resistencia, si por su parte la junta de Galicia, libre como estaba aquel reino, hubiera pensado más en los asuntos de la guerra, y secorrido con más eficacia á sus vecinos los asturianos, y no que solo los auxilió con una corta diviston de 2,000 hombres. Verdad es que, amenazada la entrada de aquel remo por la parte de Astorga, el general Mahy que parecia intereserse por la suerte de Astúrias no se atrevia á desemparar á Lugo y Villafranca teniendo que cubrir el Vierzo.

Ocupadas en electo las Astúrias por la division Bonnet. Cantilia la Vieja por los cuerpos de Kellermann y Ney, y los confines de Galicia por el de Junot, y decretada por el emperador la gran espedicion à Portugal, conveníales mucho tomar à Astorga, como llave que es de la entrada de Galicia, y no tardó en presentarse ante sus viejos muros el general Loison

con 9,000 hombres y 6 piezas de campaña (11 de febrero). Defendiala como en el octubre succesor don José Marta de Santocadas con unesses de 3,000 hombres de tropa y cuadrillas de vesinos armados. Algose habian megorado has fortificaciones, especialmente en el arrabal de Beitivia, por dende es más flaca su defensa. La primera intimacion del francés fué rechazada con firmeza por Santocikles (16 de febrero), no · ebstante que no abundaban en la plaza las municiones, y que contaba con poca artillerto y de poco cahare. Vió sin embarge Leison que no le era facil la enstado, y elejóse de la ciudad dejando un observacion algunas faeras. Comprendió el deque de Abrantes (Janot), que mecesitaba sitiaria formalmente y en regla, y ani lo hizo, ilevando artillería de hatir (21 de marco). A los citros dias dio el primer ataque por el mencionado arrabal, que fué rechazado. Continué el tirotes en los signientes, sin ventaja de los sitiadores, y con esperanza les sitiados de ser eccorridos por el general Mahy que se hallaba en el Vierzo pero al cual por le mesmo vigilaban los franceses. Por último apertificacon émics el maro por la puerta de Hierro (19 de abril); incondigae parte de la hermosa catedral y verias de las casta contiguas con las granadas que arrojaron; la brecha se hizo practicable, y Junot intimó la rendicion, con la ameneza do pasar á cuchillo soldados y habitantes.

Unos y otros mostraron la misma decision y el



mismo entusiasmo que en ol anterior asedio: la propuesta fué rechazada; en su consecuencia el arrabal y la puerta de Hierro fueron à un tiempo embestidos por los franceses: todo el dia desde la mañana basta el anochecer duraron los combates, casi del todo agotadas tenian ya los sitiados las municiones de fusil, y solos 24 tiros contaban para sus pequeños y ya desfogonados cañones; y sin embargo soldados y paisanos se mantenian igualmente decididos y vigorosos, y en la misma junta de autondades en aquel apuro reunidas hubo quien se levantó diciendo: «Muramos todos como numantinos... Pero inútil era va toda resistencia, y la entrega de la ciudad quedó acordada, capitulando con muy honrosas condiciones. En su virtud tomaron los franceses posesion de Astorga (22 de abril). asegurando así el flanco derecho para la proyectada invasion de Portugal (1).

Referzadas habian sido por Napoleon las divisiones que ocupaban las provincias de Burgos, Vizcaya, Navarra y Aragon. Al mariscal Suchet que mandaba en esta última, y cuyo tercer cuerpo habia aumentado hasta 30,000 combatientes, le habia preceptuado Napoleon por dos veces que emprendiera con energía los sitios de Lérida y Mequinenza (3). Pero el rey José

en mano per entre los enemigos, despoce de haber muerto muchos de ellos, lo fué él en el mismo acto, dejando este beróndo ejempio de valor y amor à la patria.

(2) "Primo mie (decia Napo-

<sup>(1)</sup> Las Côrtes decretaron mas adeisate un premio (sessos del 1.º de diciembre: à la familia haérfana de un cabo que, cuando ya habia capitulado la guarnicion dijo: no se capitulado: y melicadose sable

desde Córdoba le habian ordenado que marchára sobre Valencia: una de las muchas pruebas del desacuerdo en que andaban los dos hermanos. Suchet, acase por que tardase en recibir la órden del emperador, preparôse à ejecutar la del rey: y sosegada, como dijimos, sunque momentáneamente, la Navarra, dejando en Aragon las fuerzas suficientes para contener las tres cortas divisioneses españolas de Villacampa, García Navarro y Perena que andaban por aquel reino y que juntas componian 13,000 hombres, emprendió él con un número casi igual su espedicion a Valencia (25 de febrero). Mandaba en esta ciudad un año bacía don José Caro, cuya conducta militar y política mas era para tener agriados que satisfechos á los habitantes. como quien habia pensado más en satisfacer vengancas personales cometiendo tropelías, que en captarse los ánimos de los buenos y en estudiar y preparar los medios de defensa: razon sin duda por la cual contaba el rey José con algunas inteligencias que dentro de la ciudad mantenian los suyos, y fiado en ellas habia pintado á Suchet la empresa como de fácil y seguro éxito. Mas luego veremos cómo los odros particulares se acallaron ante el peligo comun.

interés en acabar pronto con le das, y sobre todo en punto è ad-de Catalaña. Prevenide que el ministracion.» Augus de Gastiglione (Augertau)

leon al mariscal Berthler en la ha ldo basta Barcelona, y que segunda, haced conocer al gentrate de pouerse en comunicamera Suchet que le reitero la órcion con el Becid à Suchet, que den de sitiar à Lérida y Mequial recibiese ordensa contratias à penza..... por que tengo especial las mias, as tenga por un recibi-



Las tropas francesas marchaban en dos columnas; la una por Morella, de cuya poblacion y castille se apoderó, abandonado rata último por el coronel que le guardaba; la otra por Teruel, á enya cabeza iba el general en gefe; ésta, despues de ahuyentar en Alventesa la vanguardio del ejercito valenciano, oegiondolo custro cañones de campaña, entró en Segorbe, decareparada por sus habitantes. Sin dificultad penetró tambien en Murciedeo (5 de marzo), la antigua y famosa. Sagunto, & la sason ni siguiera fortificada. Unideele allí la cura columna que guiaba el general Habert. y juntas se presentaron delegate de Valencia el 8. A su apposimacion, so pretesto de haber en la ciudad desleales, redabló Caro sus atrapellos, confundiendo en sus odios inocentes con culpables, buenos con maios. Sostávore no obstante firme contra el ensmigo, y respondió con enteress à la intimacion que el 7 le biso Suchet: tropa y vecindario se condujeron con igual resolucion. Cinco dias estuvo el general francés esperando que estallara en la ciudad una conmocion en favor sayo: pero viendo que no se realizaba, y temiendo las guerrillas que iban inundando el país, leyantó au campo la noche del 10 al 11, con gran regorgio de los valencianos, y toroóse la via de Aragon, no sin ser molestado por las partidas, encontrándose en Aragon con que Villacampa habia en su ausencia recobrado á Teruel, y cogido á una columna francesa, procedente de Daroca cuatro piezas de campaña y bastantes prisionero. Obligado Villacarapa á alejarse, pasó Suchea, y entró el 17 de marse en Zaragoza (5).

Mucho diagustó à Napoleon esta especicion à Valencia, así por el éxito desgraciado que tuyo, como por haberso hecho contra sua reiteradas ordenes y manifiesta voluntad. Por la mismo Suchet, que alegaba no baber llegado á su conocimiento sino quando va habia emprendido aquella, tan propto como regresó à Aragon se dispuso à complir las ordenes imperiales de poner sitio à Lerida. Pero antes quiso desembarazarse de Mina el Moro, ó el Estudiante, que en aquel tiempo habia vuelto à empuñar las armas y corridose à las Cinco Villas de Aragon. Y en efecto, perseguido aquel astuto y valeroso guerrillero simultáneamente por el gebernador de Jaca y por los generales Dufour y Harispe, cayó al fin prisionero (1.º de abrd), y despues de tratarle con dureza se le interné en Francia y se le encerrôgen el castillo de Vincennes (b). Sucadióle en aquel ejercicio su tio don Francisco Espoz y Mina, que comenzando del misuo medo su carrera

no. Revolucion, III. X1.

d) Aus despuet de pastdo el perigro para Valencia prosiguió el general Caro sacrificando victimas à sus ódios ó resentimientos personales, y cuando pareira entregado todo el mundo al regocijo y no habiarse ya de traidores, todavia lievó al petibulo al coronel haror de Pozo-bianco, natural de la ista de Frinidad, que se dice haber sido intimo amigo surgo, y con quien después babia roto per causa de que los bisto-riadores no nos informas.— Tere-

<sup>(3)</sup> Ain permaneno hasta 1814, en que, concluida la guerra, volvió à su patria como los demas prisioneros; pero disgustado del giro que el rey Permando habia dado à la politica, tan contratioà sus idens, emigno à America, doque munio famentando la sucrete de una macion que tuntos sacrificion habia hecho por su ladependencia, pur sa libertad y por su rey.

militar, estaba destinado á ser con el tiempo uno de los mas ilustres generales españoles. Desembarazado Suchet de aquel estorbo, y arregladas las cosas de Aragon, trató de poner sitio á Lerida, plaza de Cataluña no comprendida ya an su gobierno, pero fronteriza á él, y cuya conquista le encomendó Napoleon como conveniente á su plan de sujetar el Prin ipado. Por lo mismo es fuerza decir lo que en él habia acontecido, y el estado en que á la sazon se ballaba.

Desde que don Joaquin Blake de ó espontáneamente el mando superior de Cataluña, ya por motivos de salud, ya por no dar su aprobacion á medidas militares acordadas por el congreso catalan, habia pasado sucesivamente el mando interino de aquel ejercito á don Jaime Garcia Conde, á don Juan de Henestrosa y por último à don Enrique O'Donnell, à quien la Central primero, y después la Regencia le confirió en propiedad, atendiendo á su reputación como guerrero, y accediendo à los deseos y las reclamaciones del país. La situacion del Principado en aquel tiempo la dibuja bastante fielmente un escritor francés «A pesar, dice, de la posesion de la importante plaza de Gerona, los nsuptos de Cataluña se hallaban en un estado bien triste. Numerosas partidas de miqueletes y somatenes recorrian la provincia, interceptaban las comunicaciones, y tenian los franceses como bluqueados en las plazas y en los puestos que ocupaban. El duque

de Castiglione (el mariscal Augereau), considerando como insurgentes los españoles que defendian su patria y su independencia, mandó colgar de horcas plantadas en los caminos públicos à todo el que se cogiera con armas y no perteneciera á la tropa de línea. Tál severidad, lejos de calmar los ánimos, fué causa de mayor irritacion y de crueles represalias. Los generales Souham. Verdier y otros dieron caza á las partidas, sin otro resultado que la destruccion de algunos centenares de hombres; porque tan pronto como ellos se alejaban de un canton, respurecian en él las guerrillas. El enemigo tomaba tambien su revancha, y dos ó tres bataliones que saheron de Barcelona fue ron sorprendidos y acuchillados. La guarnicion de aquella capital, entregada à sus propias fuerzas, apenas bastante à contener una numerosa poblacion dispuesta siempre à sublevarse, no podia bacer excursiones lejanas para procurarse subsistencias... por mar no las dejaban pasar los cruceros ingleses; era menester surtirse de Francia, reunir los artículos en Gerona, y de allí cada tres ó cuatro meses enviar un convoy à Barcelona, haciéndole escoltar por un grueso cuerpo de tropas....(1).»

lados, y espuestos sus cadareres en los cambros públicos. La Re-gencia algun tiempo después de-

Tomo univ.

<sup>(</sup>i) Du Casse, Memoirez liv IX. tidas que existian en las provin-Un decreto semejante al de cias, cuarquiera que fuese un nú-dio poco después Soult en Anda-dio poco después Soult en Anda-fueta (3 de mayo) En el declara-lacta (3 de mayo) En el declaraba, que no reconociendo mas ejercito en España que el del rey José, consideraba todas las par-

Yendo en una ocasion el mismo mariscal Augereau escoltando uno de estos convoyes con 9,000 hombres, y saliendo Duhesme de Barcelona à su encuentro con otros 2,000 (20 de enero), fueron acometidos por los gefes españoles, Campoverde, Orozco y Porta: Campoverde hizo à Dubesme en Santa Perpétua 400 prisioneros; casi entero fué cogido por él y Porta el segundo escuadron de coraceros franceses; y un batalion que se defendia en Granollers habria corrido la misma suerte, à no haber acudido tan pronto Augereau. Este general entro con el convoy en Barcelona, se hizo proclamar gobernador general de Cataluña, quitó à Duhesme el mando de Barcelona, diósele al general Mathieu, y él se replegó à Hostalrich, cuyo castillo bloqueaba una division italiana.

O'Donnell que se babia reconcentrado en Manresa con casi toda la fuerza disponible, ataco con buen éxito á los enemigos cerca de Moyá (14 de febrero). Pero fiando demasiado en su intrepidez, quiso á los pocos dias y se atrevió à intentar desalojarlos de Vich. Esperábale allí formada en batalla la division Souham. O'Donnell embistió con admirable arrojo la infantería francesa, pero reforzado Souham con 25,000 hombres, y lanzando su caballería sobre nuestra ala izquierda,

cretó por su parte (25 de agos-to), aque por cada españal que mo handido. —Algo contuvo à usi percelese se abordarian tres. Sonit en sus demastas y cruelda-franceses, y que el mismo duque des este contra-electrico, aunque de Dalmada, al cala en poder de algo tardio.



que guisba Perta, la arrolló y desbarató (20 de febrero), obligando á los nuestros à retirarse, y cansándonos sobre 2,000 hombres de baja entre muertos, heridos y prisioneros. Sin embargo, el general francés
Souham fué gravemente herido, como que tuvo que
retirarse á Francia trasmitiendo el mando de la division al general Augereau, hermano del mariscal. Dedicóse O'Donnell à rehacer sus tropas, y como en
equellos dias entráran de Francia grandes refuerzos al
duque de Castiglione, en términos de reunir á sus órdenes 30,000 combatientes, sin contar la guarnicion
de Barcelona, tuvo por conveniente replegarse al campo atrincherado de Tarragona, donde después se le
reunió una division aragonesa de 7 000 bombres.

Desde antes de mediado enero tenian los franceses bloqueado el castillo de Hostalrich, situado en una elevada cima, enseñoreando el camino de Barcelona. Iban ya pasados los meses de febrero y marzo sin dar trazas de rendirse ni escuchar ningun género de proposiciones el gebernador don Julian de Estrada que le detendía: «Hijo Hostalrich de Gerona, decia aquel denodado gefe, debe imitar el ejemplo de su madre.» El general Swartz tenia el encargo de ahuyentar los somatenes que con importuna insistencia molestaban á los bloqueadores. O'Donnell, que á últimos de marzo envió á don Juan Caro con 6.000 hombres contra Villafranca del Panadés, donde este intrépido gefe logró hacer prisionera una columna de 700 franceses, quedando él heri-

do y teniendo que reemplasarle el marqués de Campoverde, hizo luego marchar á este último sobre Manre-🗪 para ver de distraer al enemigo y auxiliar si podia A los de Hostalrich. Pero alarmado á su vez el mariscal. Augereau, partió él mismo de Barcelona (11 de abril). con objeto de impedir la llegada de todo socorro al castillo. Escusado era este esfuerzo del general en gefe. Habian ya los sitiados apurado toda clase de mantenimientos; la penuria, aunque con resignacion aufrida, era casi igual à la que habian experimentado los del memorable sitio de Gerona. En tal conflicto, así el gobernador Estrada como la guarnicion prefiriendo perecer peleando á morir de hambre, salieron de noche del castillo (12 de abril), bajaron la escarpada cuesta á la carrera, cruzaron intrépidamente el camino, repeliendo los puestos franceses; mas por una fatalidad, cuando habian franqueado ya la montaña, descarriado aquel valiente gobernador fué hecho prisionero con tres compañías. El resto hesta 1,200 hombres se salvó con el oportuno auxilio del teniente coronel de artillería don Miguel Lopez Baños, que entró con ellos en Vich, libre entonces de franceses.

Y sin embargo, poco satisfecho Napoleon de las operaciones del mariscal Augereau, returble el mando de Cataluña, trasfiriéndole al general Macdonald, duque de Tarento, recien elevado á la dignidad de mariscal. El nuevo gefe se propuso sustituir la dultura á la severidad y dureza del duque de Castiglione, para ten-

tar si por este medio se podria captar las voluntades de los naturales del país. Pero la equidad y la moderacion, observa á este propósito un escritor francés, nada podian sobre hombres resueltos á rechazar toda dominacion estrangera.—Veamos ya lo que hizo Suchet, á quien dejamos dispuesto á acometer el sitio de Lérida.

Poblacion entonces Lérida de unas 12,000 almas, sunque aumentada con los paisanos que á ella se habian refugiado; asentada sobre una colina à la orilla derecha del Segre; defendida por el fuerte de Garden. y principalmente por el castillo situado en la cumbre del cerro al estremo opuesto de aquel, y por algunos reductos que nuevamente se habian ejecutado en la meseta de Garden, circundándola en el resto de su recinto un muro sin foso; punto militar importante, como llave que se la considera de Aragon y de Cataluña, y por lo mismo objeto de encarnizadas luchas en todas las guerras desde los tiempos mas remotos, contaba á la sazon con 8,000 defensores inclusa la tropa de don Felipe Perena que acababa de llegar de Balaguer, no atreviéndose à esperar allí al enemigo. Era gobernador de la plaza don Jaime García Conde. El 13 de abril se presentó Suchet delante de Lérida Hevando consigo las dos terceras partes de su ejército de Aragon. El general O'Donnell con laudable actividad se puso en marcha desde Tarragona con objeto de socorrer del modo que pudiese la plaza. Piado en un



movimiento del enemigo, se aproximó á ella mas de lo que conviniera (25 de abril); así fué que revolviendo de repente Suchet, sobrecogió al general español, y arrollando sus coraceros á nuestra caballería desordenárones dos de las tres columnas, de modo que batallones enteros quedaron prisioneros del enemigo; O'Donnell con la gente que pudo recoger se retiró en buen órden á Montblanc.

Orgullosos los franceses con este triunfo, embistieron aquella misma noche los reductos del fuerte de Garden logrando ocupar uno de ellos, pero siendo luego obligados á evacuarle y ratirarso. Al otro dia invito Suchet al gobernador à que enviàra persona de su confianza y que pudiera certificarle la derrota de la vispera, y que no habia quien pudiera socorrer la plaza. - Señor general, le respondió dignamente García Conde, esta plaza nunca ha contado con el auxilio de ningun ejército. De lamentar es que le durára poco aquella firmeza. El 29 de abril comenzaron los enemigos los trabajos de trinchera entre los haluartes de la Magdalena y el Carmen. No se notaba energia de parte de los defensores: la artillería de los sitiadores comenzó à jugar el 7 de mayo, y el 12 hicieron practicable la trinchera. De los dos reductos del Garden que fueron atacados aquella noche, el de San Fernando se defendió tan porfiada y heróicamente que solo quedaron con vida 60 hombres de los 300 que le guar necian. El 43 fué asaltada y entrada la ciudad

por las tropas del general Habert: soldados y habitantes, viendo que eran todos acuchillados, se refugiaron precipitadamente al castillo, colmándose aquel recipto de gente, militares, paisanos, niños y mugeres. Las bombas que inmediatamente mandó arrojar Suchet sobre el castillo causaban korribie estrago en la gente allí aprňada; y fuese que al gobernador le ablandáran los lamentos de tantos infelices, fuese que le abandonára la firmeza, ó que flaquezra su lealtad (1), al siguiente dia capituló, se enarboló el estandarte blanco en el castillo, y desfiló la guarnicion con los honores de la guerra, depositó armas y banderas, y fué conducida à Francia. Gran pérdida fué para nosotros la de Lérida; los enemigos encontraron aliá numerosa artillería y abundantes provisiones: quedaba sumamente debilitado nuestro ejército de Cataluña.

Rendida Lérida, pensó Suchat en apoderarse de la plaza de Mequinenza, situada en la confluencia del Ebro y del Segre, cuya principal defensa era tambien su castillo colocado en una alta y descarnada mentaña que sirve como de barrera á los dos rios. Guarneciania 1,500 hombres. Encomendó Suchet el zitio y ataque al general Musmer. No habia camino por donde los franceses pudieran llevar su artillería, y les fué

<sup>(</sup>f) De poco lezi le acusó la opi-nion , construindose el juicio de los que su ponsabun con verte mas a, ó à cualidades de su caracter, ó adeisate tomar partido por los é sa mala estrella. Tranceses: Sin embargo, escritores

preciso abrirle á través de las ásperas montañas que por la parte de Occidente guardan nivel con la posicion del castillo, elevado y aislado por todos los demás puntos. Merced á esta dificil y penosa operacion, en que emplearon desde el 15 de mayo hasta el 1.º de junio, y en cuyo intermedio tomaron tambien posiciones á las orillas de los dos rios, lograron los franceses aproximar al castillo su tren de batir. En la noche del 2 al 3 se abrió la trinchera, en la del 4 al 5 penetraron los situadores en la villa, y saquearon é incendiaron muchas casas. Tres dias despues, arruinadas las principales defensas del fuerte, y sin abrigo alguno ya contra los fuegos esteriores, rindiose la guarmeion, quedando prisionera de guerra (8 de junio).

Nuestras pérdidas por aquellas partes se sucedian con rapidez. Y de este modo se iba el enemigo alianzando y fortaleciendo en las poblaciones fronterizas de los tres remos de Valencia, Aragon y Cataluña y preparándose así para nuevas empresas. Con todo eso los nuestros no cesaban de trabajar á fin de no dejarle arra garse impunemente. Aun durante las operaciones de Lérida y de Mequinenza, en Aragon peleaban diariamente nuestras columnas y partidas, no dejando á los franceses momento de reposo. Don Francisco Palafox y don Pedro Villacampa, con alguna mas fortuna éste que aquel, intentaban sorpresas más ó menos atrevidas, hasta que perseguido el último por el

general polaco Klopicki tuvo que irse retirando hasta. Cuenca. Proseguian tambien en Cataluña los somatenes y guerrilleros hostigando al enemigo con acometidas parciales. El ejército, aumque muy menguado, nunca se daba por vencido, y O'Donnell estableció de nuevo en Tarragona la base de sus operaciones.

Digamos algo de lo que en la primera mitad de este año habia acontecido en otros puntos de España.

Cuando el general Blake, encargado de reorganizar el ejército del centro, fue llamado por la Regencia á la lala de Leon, segun en su lugar dijimos, quedo al frente de las tropas que aquél mandaba, acrecidas ya, merced à su celo y diligencia, hasta mas de 12,000 hombres, el general Freire, ocupando les confines de los reinos de Granada y Murcia. Una espedicion que á poco tiempo hizo en aquella direccion, el general Sebastiani, le obligó á replegarse y buscar seguridad en Alicanto, enviando una de sus divisiones à Cartagena. Sebastiani se corrió por Baza y Lorca hasta Murcia, en cuya ciudad entró sin obstáculo (23 de abril). Era la rica y populosa ciudad de Murcia una de las pocas poblaciones importantes de España en que no babian penetrado todavía tropas francesas. Bien cara pagó asta primera ocupacion. Aunque Sebastiani apunció à su entrada que respetaria las propiedades y las personas, al dis siguiente, so pretesto y aparentando enojo de que no le hubiese recibido el ayuntamiento con salvas y repique de campanas, y de que el cabildo no hubiera

salido á recibirle y cumplimentarle chando fué á visitar la catedral, impuso al vechicacio una multa de cien
mil duros, que al fin à fuerza de rucgos rebajó á la
mitad; y respecto al cabido, despues de haber hecho
interrumpir los divinos oficios y de hacer ilevar preso
á un canómgo en trage de coro, ordenó que en el término de dos horas se le entregasen todos los fondos de
la iglesia; y como le suplicasen que alargase siquiera
á cuatro horas el plazo, «Un conquistador, respondió,
con desdeñosa altivez, no ravoca lo que una vez
manda.»

Y aun habria sido de agradecer que se contentáran con esto él y su gente; y no que así se estendió su rapacidad à los conventos como à otros establecimientos públicos, y aun á les casas particuleres. Y como si este hubiese sido el esclusivo objeto de su correria, catisfecho que fué, á los dos ó tres dias evacuaron la ciudad. no tardando tempoco en retirarse de la provincia luego que esquilmaron aquel rico suelo, hasta entonces por ellos no esplotado. Así era la irritacion que en pos de si dejaban en los naturales. La gente de la Huerta comenzábase ya á alborotar, y como ya no encontrase á los franceses cuando entro en Murcia, vengóse en los que, con fundamento o sin él, eran tenidos por aficionados á ellos; entre otros fué tomado equivocadamente por tál el corregidor interino, costándole tan lamentable error no menos que la vida. Los pueblos tocaban ya á rebato por donde los franceses se volvian. Freire se quedó en Elche, enviando otra vez parte de sus tropas á la frontera de Granada, en cuyo reino, y mas principalmente en la áspera sierra de la Alpujarra, se movian tambien las guerrillas, distinguiendose entre los partidarios Mena, Villalobos, y otros audaces caudillos.

En Extremadura se hallaba el ejército de la izquierda, puesto etra vez por la junta de Sevilla, y despues por la Regencia, á cargo del marqués de la Romana. Habrase ido aumentando basta 26.000 infantes: faltábale caballeria, pues solo contaba con 2,000 ginetes, de ellos la mitad desmontados; falta grande en aquel país. La Romana le habia distribuido colecando á su izquierda à la parte de Alburquerque dos divisiones, mandadas por don Gabriel do Mendizabal y don Cárlos O'Donnell, hermano de don Enrique, y otras dos á su derecha y lado de Olivenza, regidas por Senen de Contreras y Ballesteros. Servíanle de apoyo las plazas fronterizas de Portugal, y la proximidad del ejército británico. El lector recordará que cuando el rey José invadió la Andalucía, el mariscal Mortier, duque de Treviso, que mandaba el 5.º cuerpo, revolvió á Extremadura, se presentó delante de Badajoz, intimó la rendicion de la plaza, y en vista de la dura respuesta que recibió del gobernador retiróse á Llerena (12 de febrero), donde estableció su cuartel general, dándose la mano con el 2.º cuerpo que regia el general Reynier, el cual en principios de marzo sentó sus reales en Me-



rida. Pues bien, desde entonces, aunque no hubo en Extremadura batalla alguna formal, no cesaron de marzo à junio los combates y refriegas, más ó ménos empeñades. Sosteníanias principalmente, por la derecha Bailesteros con el cuerpo de Mort.er, dándose à veces la mano con las guerrillas y columnas españolas que peleaban en el condado de Niebla, por la izquierda don Cárlos O'Donnell con las tropas de Reynier. Permanecieron en aquellas partes los dos cuerpos franceses hasta recibir las órdenes imperiales para la gran espedicion à Portugal.

Con este propio objeto, y para preparar aquella espedicion que habia de dirigir como gefe el célebre mariscal Massena, duque de Rívoli 🔻 asegurada ya para ello la derecha de aquel reino con la ocupacion de Astúrias y de Astorga, habíase dado órden al mariscal Ney para que embistiera la plaza de Ciudad-Rodrigo, y así lo verificó à últimos de abril. Gobernábala el honrado y valeroso veterano don Andrés Perez de Herrasti, con una guarnicion de 5,500 hombres, y unos 240 ginetes que acaudillaba el intrépido don Julian Sanchez. Confiaban unos y otros en el auxilio que deberia prestarles el general del ejército inglés lord Wedington, que se hallaba con su cuartel general en Viseo. Pero tambien por este temor aglomeraron los franceses en torno á la plaza desde el 25 de abril hasta el mes de junio una masa de 50,000 hombres mandados por los generales Ney, Junot y

Montbrun. A pesar de tan inmensa fizerza empleada contra una débil plaza, los sitiados sostenian reencuentros diarios, bacian salidas impetuosas, y contestaba con firmeza á las intimaciones el gobernador Herrasti. Mantuviéronse así hasta últimos de junio, en que los franceses comenzaron á cañonearla con 46 piezas que formaban siete baterías.—Dejaremos para otro capítulo la historia de este importante sitio, considerándole como el principio de la anunciada espedicion á Portugal.

Mas no terminaremos el presente sin dar cuenta de un suceso, que aunque no enlezado directamente con las operaciones militares, á haber tenido el desenlace que se buscaba, hubiera influido en el éxito de la guerra más que los planes mejor combinados, y más que algunas victorias ganadas al enemigo; de una tentativa, que aunque malograda, hizo gran ruido y sensacion en Europa, y fué ocasion para que se publicáran documentos, cualquiera que fuese su autenticidad, de gran interés histórico, y de la mayor importancia para la nacion española todo lo cual aconteció en la primera mitad del año 1810 que este capítulo abarca, por cuya razon lo comprendemos en él.

En tanto que acá los españoles derramaban copiosamente su sangre y se sacrificaban tan patriótica y heróicamente como hemos visto por conservar y devolver á su querido Fernando el trono y la corona que le habia arrancado Napoleon, aquel monarca y los

príncipes sus hermanos continuaban confinados en Valencey, donde, al decir de hien informados eccritores, tenia una vida poco variada, alternada con algun sarao à otro entretenimiento que de cuando en cuando les proporcionaba la esposa del principe de Talleyrand, saliendo poras veces del circuito del palacio, casi siempre en coche, no hallando dentro de él distraccion en la lectura por parecerles peligrosos los libros que en la biblioteca del edificio habia, y entretenéndose solo en algunas obras do manos, especialmente en las de torno, à que el infante don Antonio era muy aficionado. Habian sido alejados de su compañía y destinados á varias ciudades de Francia aus mas íntimos amigos, entre ellos el duque de San Cárlos y el canónigo Escoiquiz, quedando solo á su lado. como primer caballerizo, don José Amézaga, pariente del último Contemplaban y compadecian los españoles à sus principes como cautivos en Valencey, suponiéndoles agobiados de amargura y de despeche y conel pensamiento fijo en su España y sus españoles. Varios proyectos se habian presentado al gobierno para que Fernando pudiera evadorse de la prision de Valencey, y todos habian sido desechados por creerlos irrealizables. No pensó del mismo modo el gabinete ingles con uno que á principios de este año le fué presentado con el propio objeto por el baron de Kolly.

Cárlos Leopoldo, baron de Kelly, irlandés segua unos, borgoñon segua otros, joren travieso y astuto, y que habia desempeñado ya algunas comisiones de espionage secreto, presentóse á la córte de Inglaterra con un plan para sacar á Fernando de Valencey, y trasladarlo á un puerto de España, ofreciendo ejecutar por sí mismo el pensamiento. Agradó éste al monarca británico, y apeyado por el ministro marqués de Wellesley, embajador que habra sido cerca del gobierno español, diéronse al baron documentos y papeles que acreditáran su persona é inspiráran confianza á Fernando (1), y proveyéronle de pasaportes, itinerarios, estampillas y sellos. A su regreso los esperaria á él y al príncipe en Quiberon una escuadrilla con víveres para cinco meses. Con esto y con letras abiertas contra la casa de Maensoff y Clanoy, y con dismantes que para un caso llevaba, emprendió su marcha aventurera. Mas á los pocos dias de haber flegado á París, y cuando so preparaba á proseguir su empresa, fué descubierta la trama, dicen que por su mismo secretario, al ministro de Policía Fouché, quien le encerró en el castillo de Vincennes (marzo, 1810). Parecióle al ministro que era buena ocasion de sondear el ánimo del príncipe español y propuso á Kolly que fuese à Valencey y siguiera representando su papel, prometiéndole en recompensa su libertad y asegurar

(1) Eran aquellos documentos María Antonia de Nápoles, y dos una carta original de Cárlos IV., escritas del mismo monarca in-escrita en latin, al rey de Ingla-giés para el augusto prisionero. terra, cuando Fernando caso en lioy se encuentran unas y otras

segundas copcias con la princesa traducidas é impresas.

la suerte de sue hijos. Kolly rechazó con dignidad tan inícua propuesta, prefiriendo los calabozos de Vincennes à conducirse como traidor (1).

En vista de su repulsa valióse la policia de un cierto truban llamado Richard, à quien encomendó que fingrendo ser el mismo Kolly, y llevando sus mismas credenciales y documentos, se introdujese en el palacio de Valencey en trage de buhonero, y so pretesto de vender objetos curiosos viese de hablar á Fernando, y presentándole los papeles proponerle la fuga. Hizolo así el bellaco da Richard, avocándose primero con Amézaga (2 de abril); mas apenas-se enteró Ferpando de la proposición, fuese que comprendieran ser el tal emisario un echadizo de la policía, fuese que faltéra al principe valor para la fuga, ó que quistera hacer méritos con Napoleon, con quien de nuevo anhelaba emparentar (que todas estas interpretaciones se dieron, y no es fácil en tales casos averiguar la verdad), no solo se mostró irritado de la propuesta, sino que lo hizo denunciar todo al gobernador Berthemy, a quien escribió tambien él mismo (4 de abril), diciendole entre otras cosas: «Lo que abora ocupa mi atencion es para mí un objeto del mayor interés. Mi mayor deseo es ser

<sup>(</sup>i) Ba efecto, permaneció en l'ernando, bajo ciertas condicio-ellos (y no far paca fortuna que net, un privilegio para introdu-to le impasiesen mayor castigo) de hasta la calda de l'apoleon Des-pues vino à España, y obtavo de

 hijo adoptivo de S. M. el emperador, nuestro sobe-•rano. Yo me creo merecedor de esta adopcion, que verdaderamento har a la felicidad de mi vida, tento ·por mi amor y afecto à la sagrada persona de S. M. -como por mi sumition y entera obediencia á sus in-\*tenciones y deseos. \* El gobernador Berthemy lo puso todo en conocimiento del ministro de Policia (6 de abril), y sobre ello se formó un proceso, continuando el baron de Kolly encerrado en los calabozos de Vincennes (1).

Llegaban en verdad en mala ocasion, así el emisario verdadero como el fingido; pues por una fascinacion lamentable (ni nueva, ni transitoria, pues le duró por desgracia mucho tiempo) se hallaba entonces Fernando muy empedado en congraciarse con Napoleon, y se desvivia por hacérsele acepto y agradable, como quien otra vez aspiraba, como al colmo de la dicha, á enlazarse con una princesa de la familia imperial. Cuando Napoleon, verificado el divorcio con la emperatriz Josefina, casó con la arch duquesa María Luisa de Austria, nuestro confinado en Valencey que antes le habia felicitado por sus triunfos. le dirigió el mas lisonjero pláceme por sus bodas, encargando al conde de Alberg le pustera en las manos imperiales (21 de marzo); y no contento con esto, y para mostrar mo-

(i) Todas estas cartas y docu- se insertaros tambies despues mentes se publicaron en el Mo- en ras Memorias de Nellerio, se-nitur del 20 de abril, y traduci- seo il. das por doc Juan Maria Historio

Tone 1217.

25

jor au entusiasmo, bízolo celebrar con flestas y regocijos en su palacio de Valencey, flestas en que no se
escasearon los vivas y los brindis al emperador y à
la nueva emperatriz (1). El objeto de estas demostraciones descubrióle bien á los pocos dias (3 de abril),
en la carta à Mr de Berthemy de que acabamos de
hacer mérito, en que ya le revelaba su deseo de ser
hijo adoptivo de Napoleon. Si así era, lo cual parece
inverosimil y repugna oreerlo, ¿cómo había de aceptar
el proyecto de evasion con que en tales circunstancias
se le convidaba?

Napoleon, á quien interesaba presentar à Fernando à los ojos de los españoles, como un príncipe que le estaba enteramente sometido, que no pensaba ya ni en el trono ni en las cosas de España, y por quien los españoles barian muy mal en seguir derramando sa sangre, hacia publicar todas estas cartas en el Monitor, como antes babia publicado las cartas de Aranjuez pidiéndole una de sus sobrinas por esposa, y las felicitaciones por sus victorias dirigidas desde Valencey. Fernando, no comprendiendo sin duda los artificiosos designios de Napoleon, y conduciêndose como un mo cente, en vez de sentir esta publicidad le daha gracias por ella, y le decia: «Señor, las cartas publicadas en «el Monitor han dado à conocer al mundo entero los

<sup>(1)</sup> Descripcion de estas fiestas en comunicados el ministre de Pobacha por el gobernador Berthamy hois Fonché.

sentimientos de perfecto amor de que estoy penetrado á favor de V. M. I. y B., y al propio tiempo mi
vivo deseo de ser vuestro hijo adoptivo... Permitid,
pues, Señor, que deposite en vuestro seno los pensamientos de un corazon que, no vacilo en decirlo,
es digno de perteneceros por los lazos de la adopción
Que V. M. I. y R. se digne unir mi destino al de
una princesa francesa de su elección, y cumplirá el
más ardiente de mis votos. Con esta union, además
de mi ventura personal, lograré la dulce certidurabre de que toda Europa se convencerá de mi inalterable respeto á la voluntad de V. M. I., y que V. M.
se digna pagar con algun retorno tan sinceros sentimientos.... (3 de mayo).»

Aunque los ejemplares del Monitor no se esparcian entoncés mucho por España, hiciéronse no obstante venir algunos, porque intereraba al gobierno francés de París y de Madrid hacerlos conocer, y fué en efecto conocida esta correspondencia, no de todo el pueblo por fortuna, pero si de bastantes españoles, y lo fué del Consejo de España é Indias, donde además el consejero conde de Torremuzquiz la denunció, añadiendo. Que sabia que el emperador de los franceses tema decretado el enlace de nuestro monarca Fernando VII, con la hija de su hermano José, intruso rey de España, declarándole en su virtud principe de Astúrias con decrecho á la corona de España, aun cuando su hermano tenga hijo varon, con la calidad de que en lo sucesi-

yo no se ha de nombrar Fernando de Borbon, sino Fernando Napoleon, por haberle dec'arado S. M. I. su hijo adoptivo à consecuencia de la carta que Fernando VII. le habia escrito (1).

Los españoles que conocian los documentos insertos en el Monitor teníanlos por apócrifos, y los miraban como una invencion pérfida de Napoleon á fin de desconceptuar à Fernando para con los que por él se sacrificaban. Y no es estraño que pensáran así, porque si parece inverosimi que toda aquella correspondencia fuese fraguada por el gobierno imperial con un designio inicuo, sin que el interesado en ella reclamase de calumnia, y se quejase de la injuria que se le inferfa, no parece menos inverosimil que el cautivo de Valencey se prosternase á tal estremo, y correspondiera de un modo tan inaudito á los sacrificios que por el esta nacion generosa estaba baciendo. Así lo interpretó el Consejo, atribuyéndolo á una insidiosa maniobra de Napoleon, enderezada á desacreditar á Fernando y enagenarlo el amor de sus súbditos, á ganar en España por la astucia y las malas artes lo

(i) Sesion del Cousejo de 9 de Moyano, don Pascual Quilles, don Junio de 1610. L'enores que asser June Saloccio, conde de l'orremusquiz, den Ignacia Omniberan, don fose Pablo Valiente, don Todon Galisten, don Artonio Lopez Quintum, el bron ce Casa Davatillo, don Francisco Lopez Lisperguer, don Lope Peñaranda, don Francisco Javier Romano, dua Vicente Abreila Galisano, don Antonio Romano.

perore el decario del Consejo, don Mannel de Lardizabai, don Ber-nardo de Riega, don José Maria Pulg, don Sekastian da Torres, don José Navarro, den Antonio Ignacio de Contabarria, don Igna-cio Martinez de Villeja, don Mignetia. Alfenso Villagomez, don Vicente cata Galiano, don Antonio Ranz Duque de Estrada, don Tomas Romantilos.

que veia serie ya muy difícil, si no imposible, por la fuerza y por las armas, ó á preparar acaso por esto medio la realización del enlace matrimonial que se suponía solicitaba Pernando.

Parecióle no obstante al Consejo materia barto grave, y pasó la mocion de Torremuzquiz á informe de sus dos fiscales, para que expusieran lo conveniente en negocio de tanta entidad para la nacion. Evacuado por éstos el informe, y visto y aprobado en Consejo pleno, se acordó excitar á la Regencia á que habiára á los españoles de ambos mundos de un modo solemne y por medio de un manificato, à propósito para tranquilizar los ánimos, y que entretanto se detuviera la salida de todo buque para América á fin de impedir que se trasmitieran antes à aquellos paixes tan alarmantes noticias. Pero lo notable de esta consulta era que à juicto del Consejo el remedio mejor y mas eficaz para destruir los nuevos artificios de Napoleon y salvar el trono y la nacionalidad española era la pronta celebracion de las Cortes. «El Consejo entiende (decia) de absoluta necesidad y de sumo in--teres que en el Manifiesto se asegure la pronta cele-·bracion de las Córtes, y que se cumpla y realice lue-•go, luego, esta grande obra, pues ella es el medio mas prodente, el mas poderoso, y acaso el único que pue--de salvarnos, » Y mas adelante: «Las Córtes para ixe- go, luego, y del mejor modo posible, pueden ser nues--tro remedio... Y por último: - Urgen, Sesor, las Córter; y no hay reparo en que se celebren legitima—
mente con los diputados posibles, perque la necesidad dispensa y recomienda lo mismo que en otras
circunstancias no deberia ejecutarse .. (i). « Concluia la consulta pidiendo la libertad de la imprenta, como un medio conveniente á la defensa y felicidad de la nacion.

Ideas notables, y en verdad bien estrañas en boca de una corporacion que pocos meses hacía se habia mostrado hasta desafecta á la celebración de Córtes, y que en su famosa consulta de 4 de febrero pidió, y lo consiguió, que en la formula del juramento de los regentes se suprimiera lo que se referia á la convocatoria, diciendo que no se tratára de Córtes mientras no mudára mucho el estado de la nacion. Pero cualquiera que fuese la causa de esta novedad en las opiniones del Consejo, sus últimos deseos se vieron cumplidos, puesto que al tiempo de poner los ministros sus rúbricas en la consulta (19 de junio), se encontraron con un decreto de la Regencia, convocando las Cortes del reino para el próximo mes de agosto.

Dada cuenta de este interesante episodio político, etimplenos abora volver á las operaciones militares que dejamos pendientes.

<sup>(</sup>i) Consulta del Cousejo de 17 de junio.

## CAPÍTULO XI.

## PORTUGAL,-MASSENA Y WELLINGTON.

## LA GUERRA EN TODA ESPAÑA.

SITUACION DEL REY JOSE.

1810.

(Junio à fia de diciembre.)

Freeza militar francesa que babía en Repatis , y en distribucion.—Preparativos para la famosa espedicion à Portogal.-Sido de Ciudad-Rodrigo. - Capitulacion y entrega de la plaza. - Abandono en que ja delaron los ingleses.-Proclama de Massena à los portugueses desde Ciudad Rodrigo. Sitio y toma de Almeida. Desallento de los ingioses y firmeta de Weillington.-Los franceses en Viseo.-Ataque y derrota de éstes en la montada de Busson. —Retirase Wellington à las famonas lineas de Torres-Vedras.-- Descripcion de estas posíciones.--Detiénese Masseura. — Fuerza y recursos respectivos de ambos ejérgitos. - Impasibilidad de Weilington. - El francès bostigado por todas partes. - Mision del general Poy à Paris. - Auxilies al ejército francés. -Succesos de Extremadura, del condado de Nichla y del Campe de Gibrattar. - Expediciones de Lucy. - Estado del bioqueo de la isia, -El general Blake en Murcia, - la rado este reino el general Sebastiaul.—Retirase escarmentado.—Accion de Basa, desgraciada para los españoles.—Sucesos de Valencia.—Desmanes del general Caro.—Ka reemplazado por Bassecourt. -- Aragon y Cataluña. -- Célebre gido de



Tectors.—Operaciones de los generales franceses Macdonald, Suchet, Habert y Leval.-id. de los especioles O'Docaell, Campoverdo y otros. — Andas y hábil maniobra de O' Donnel nobra La Bishal. — Dificultades del pitio da Tortosa.—Mavilidad y nervicios de Villacampa.— Cóggo fué lievada la crillieria francesa por el Ebro.-Ataque terribio de la piaza.-Capitàts in guaratcion.-Organisacion y servicion de las guerrillas en toda Bapaña. -- Revista de los principales guerrilleros que se movien en cede provincia y en cada comerca del reino. - Diagnators y descaperada altuacion del rey José, y nes-.

A más de 300,000 hombres hacen subir los escritores españoles las fuerzas que tenia Napoleon en España en junio de 1810: á 270,000 las reducen los historiadores franceses que quiereu ser tenidos por mas imparciales (1). «Con tan considerables fuerzas, dice uno de éstos (y éranlo en verdad, aun supomendo que no escedieran de la última cifra), linsonteábase el emperador de someter fácilmente las plazas de Cádiz y Badajoz, y de arrojar el ejército inglés de Portugal, erevendo poder d'apensarse ya de distinular mas tiem po sus proyectos sobre la España. » La espedicion á Por-

ejército de Aragon, le roer cuerno, marisca: Suchet; fuerza, 27.000: -ejército del Leotro , Casti la la Rueva, generation gefe et rey lo-let, tropas de refresco que entra-se; fuerza, 19,000.—ejército de ron de Francia, 9.º cuerpa, gene-Portugal, cuerpas 2.º 6.º y 9.º; ma-ral conde de Erlon; 12,000.

manera alguente, ejercito del Redicula, en Andalucia, los cuerpos 1.º y 4.º, mariacates Victor y 50-basiant; general en gefe el duquo de Dalmacia; fuerza 55,000 hombies: — ojercito de Cataluña, T.º que lo Tarenta; fuerza 36,000:— Extremidra, 5.º cuerpo, mariacat Macdonals, numeria fuerza 450 hombres: — ojercito de Cataluña, T.º que lo Tarenta; fuerza, 36,000:— gos, general Dorsenne, 10,500:— gos, general Dorsenne, 10,500:— Niceral Cataluña, Fuerza districtione de Cataluña, T.º que lo Tarenta; fuerza 36,000:— gos, general Dorsenne, 10,500:— Niceral Cataluña, Tarenta districtione de Cataluña, T.º que lo Tarenta; fuerza 36,000:— gos, general Dorsenne, 10,500:— Niceral Cataluña, Tarenta districtione de Cataluña, T.º que la Cataluña (Cataluña (Cataluñ gos, general Dorsenne, 10.500: — Vizcaya, peneral Thurrenot; 10,000: — Navarra, general Dafour; 7,000: - Gamino de Valladotugal era sin duda el pensamiento que preocupaba más á Napoleon, la empresa en que habia mostrado más interes, y de la que más se prometia. Como principio de ella, y para no dejar aquel padrastro á la espalda, era menester apoderarse de la plaza española de Ciudad-Rodrigo, fronteriza de aquel reino, cuyo sito dejamos pendiente en el anterior capítulo, defendiéndose heróicamente los situados. Muchos fueron sus actos de heroismo.

El 25 de junio comenzaron el ataque general los cafiones, obuses y morteros de las siete baterías enemigas, y el 26 batieron en brecha, y derribaron el torreon llamado del Rey. El 28, babiendo llegado vadeu campo el mariscal Massena, intimó Ney á su nombre la rendicionde la plaza. « Despues de 49 años que llevo de servi-«cios, contestó serenamente el bravo gobernador Her-«rasti, conozco las loyes de la guerra y mis deberes mi-·litares... Ciudad-Rodrigo no se balla en estado de ca- pitular. » Soldados, hombres y mugeres de la poblacion participaban del espíritu de aquel denodado gefe: ayudábanle gustosos en todo, y nuestros artilleros, dirigidos por el brigadier den Francisco Ruiz Gomez, hacian en los enemigos grande estrago. No contento Massena con las obras de ataque de Ney, dedicése activamente á mejorarias. El 3 de julio despues de porfiadas acometidas, ocuparoa los franceses el arrabal de San Francisco, aunque volviendo luego los nuestros sorprendieron en él al enemigo y le mataron mucha



gente. Con esto se enardecian más cada dia; pero redoblando tambien su fuego las baterías francesas, el 8 abrieron una brecha de basta 20 toesas en la muralla alta. Esperando habian estado siempre los nuestros el socorro del ejército inglés, que tan cerca se hallaba, no comprendiendo cómo pudiera faltarles; más no solo les faltó, sino que se supo con admiracion y asombro que se alejaban en vez de aproximarse (1). Entonces de conformidad el gobernador y las demás autoridades resolvieron capitular (10 de julio).

Invitado fue el gobernador Herrasti por el maniscal Ney á pasar á su campo para tratar de la capitulacion, y así lo hizo. Elogios recibió el veterano español, y bien los merecia, del mariscal francés por su buena defensa, anticipose este á ofrecer condiciones honrosas quedando la guarnicion prisionera de guerra, y así lo cumplió. Solo fué cruel con los individues de la junta, á quienes con ignominia condajeron á pié hasta Salamanca, trasport n lolos á Francia después. Tanibien el duque de Rívoli (Massena) en su parte bizo el debido nonor á aquella defensa, diciendo: «No hay idea del estado á que está reducida la plaza de Ciu- dad-Rodrigo: todo yace por tierza y destruido; ni «una sola casa ha quedado intacta.» Compréndese el

<sup>(</sup>f) A los pocos das se leian on el Monitor de París estas frazes: con serdos. —Las palabras lleva-los ciamores de los habitantes ban la intencion que se deja com-de Giudad-Rodrigo se olan en el prender, pero eran verdad campo de los ingleses, seis leguas

disgusto y enojo de los españoles por el comportamiento de lord Wellington, a quien ni los ruegos de los defensores y autoridades de Cindad-Rodrigo, ni los del gobierno, ni los del marqués de la Romana. que á propósito desde Badajoz pasó en persona á au cuartel general, lograron persuadir á que se moviera en socorro de la plaza. Se entiende que el resentimiente de semejante abandono impulsára á hombres como don Martin de la Carrera à unirse al marqués de la Romana separándose desde entonces del ejército aliado, y no quericado servir ya en él Concedemos que Wellington tuviera motivos razonables para huir de aventurar una batalla con el ejército francés, superior entonces al suyo, mas si prudente fué acase su inmevilidad como general del ejército británico, dudamos que tal prudencia fuera tan compatible con sus deberes y compromisos como aliado de España, que bastara á sincerarle y absolverle por completo de las censuras que de su conducta se hicieron en aquella ocasion.

Conveníale al francés no dejar estorbos por aquella parte à la capalda del remo lusitano. A este fin destacó algunas fuerzas para ahuyentar al general Mahy, que desde el Vierzo habia avanzado à Astorga y la tenia estrechada: otras se encargaron de arrojar de Alcañices al partidario Echevarría, que se defendió brava y tenazmente, bien que perdiendo en su retirada bastante gente acuchillada por la caballería fran-



cesa; y á otro general, en fin, se le encomendó apoderarse de la Puchla de Sanabria, pequeña y débilmente fortificada villa que ocupaba con alguna tropa don
Francisco Taboada y Gil, el cual por lo mismo la desamparo fácilmente. Pero poco después fué recuperada
por los españoles, haciendo prisionera la guarnicion,
y para tomar definitivamente posesion de ella costó
à los franceses enviar otra vez en agosto una division
de cerca de 6,000 hombres.

Desde Ciudad-Rodrigo dió Massena una proclama á los portugueses, diciendo entre otras cosas, que se hallaba al frente de 110,000 hombres; cómputo acaso más modesto que exagerado, si se contaba no solo la gente que à la sazon tenia consigo, sino la que le obedecia en Astúrias, en Leon, en Castilla y en Extremadura, y ann los 20,000 guardias jovenes que Napaleon habia ofrecido seguirian al 9.º cuerpo para cubrirle la espalda. Menos exactos nos parecen algunos escritores franceses en la fuerza que atribuyen al ejército anglo-lusitano, pues suponen constaba de 30,000 ingleses y 40,000 portugueses disciplinados, sin contar las milicias organizadas y las partidas sueltas. No era ciertamente la fuerza numérica la principal dificultad que tenia que vencer el ejército invasor: era lo quebrado y accidentado del terreno, lieno de ásperas montañas y de profundos valles, con poquisimos caminos practicables para el arrastre de la artillería: era la lalta de viveres en un país noco abundante, y en que las poblaciones tenian órden de la Regencia para abandonar bajo pena de la vida sus moradas á la aproximacion de los franceses, y para llevar consigo ó destroir todo género de subsistencias. Tampoco le favorecia la especie de rivalidad, ó al memos poca concordia que habia entre el príncipe de Essling y el duque de Elchingen (Massena y Ney), ambos de carácter indomable, no muy conformes en pareceres, hecho á mandar el uno, poco acostumbrado á obedecer el otro, y de los cuales cada uno tenia sus apasiocados y detractores.

La segunda plaza que Massena babia de tomar segun instruccion espresa de Napoleon era la de Almeida. Once baterías con sesenta y cinco bocas de fuego plantaron contra ella los franceses (del 15 al 20 de agosto). Sin embargo la plaza estaba bien fortificada y municionada, con muy vivo cañoneo contestaban tambien los sitiados, y elementos había para esperar que se defendiera mas tiempo que Ciudad-Rodrigo. Mas bizo la fatalidad que al anochecer del 26 (agosto) una bomba arrojada por los situadores incenduara los almacenes de pólyora del castillo antiguo situado en medio de la ciudad, y volándose con horroroso estruendo, con la esplosion se desmontaron los cañones, se aportillaron los muros, se arruinaron ó resintteron casi todas las casas, y hasta quinientas personas perecieron bajo sus escombros. Aprovecharon los franceses el estupor preducido por aquel horrible



desastre para intimar la rendicion, hube dentro ademas un motin acaudillado por un oficial português, y el gobernador tuvo que entregarse quedando prisionera de guerra la guarnicion. Sospechóse convivencia en los de dentro con portugueses que estaban en el campo francês, y la sospecha no debió ser infundada, puesto que de los prisioneros no pocos oficiales y soldados, así de línea como de milicias, se afistaron en las banderas francesas.

Mucho desalentó à los ingleses la pérdida de las dos plazas; desanimados escribian los oficiales, y el mismo gobierno británico daba á entender que no le pesaria la retirada de su ejército. Solo Wellington se mantevo firme, confiando todavía en sus medios y en sus planes. Lo que hizo fué replegarse à la izquierda del Mondego, estableciendo su cuartel general en Gouvea. El general Hill observaba en el Alentejo al francés Reynier, que permanecia con el 2.º cuerpo en Extremadura. Massena con el 6.º y 8.º se fijó en las cercanías de Almeida La dificultad de los víveres. la mala voluntad de los pueblos, y las guernilas españolas que le pontan no poco embarazo, le detuvieron allí cerca de un mes, con harta impaciencia y estrañeza de Napoleon, que desde lejos no comprendia las causas de aquella especie de inarcion. Al fin, despues de muchas vacilaciones, despues de ordenar á Revnier que se le uniese con el 2.º cuerpo, racionados los tres para trece dias, moviése por Celérico y

Viseo en direccion de Coimbra. El 18 de setiembre entraron las avanzadas francesas en Viseo, encontrando desierta la ciudad, y el 20 llegó el grueso de las tropas, no sin que la artillería y bagages fuesen atacados por el coronel inglés Trant causándoles alguna perdida, y deteniéndolos dos dias más cuya detencion perjudicó mucho à Massena.

Porque entretanto Wellington, que tambien babia andado perplejo, excitado acaso por los clamores que contra su conducta en Portugal se alzaban, habiendo tambien dispuesto que se le incorporase la division de Hill, situése sobre la orilla izquierda del Alva, detrás de la sierra de Murcela, teniendo á su derecha. la de la Estrella y á su izquierda el Mondego, donde con sus tropas y con las portuguesas que colocó á retagnardia reunia unos 50,000 hombres. Los dias que los franceses se detuvieron de más en Almeida. bastaron para que Wellington llegára antes que ellos á la sierra de Alcoba, de modo que cuando el 26 de setiembre avanzó Ney á la falda de la sierra, ya el ejército anglo-lusitano coronaba la cresta de la montaña delante de Busaco. Han dicho despues algunos que si el ejército francés hubiera acelerado su marcha y acometido 36 horas antes, habria sido batido el inglés con probabilidades de destruirle Sea lo que quiera de estos pronósticos militares que suelen hacerse despues de los sucesos (1), empeñóse alli al dia si-

(1) El mariscal Jourdan , refiziéndose en sus Memorias à estos

guiente (27 de setiembre) la batalla, al parecer no por gusto de Massena, sino movido éste por los descos de otros gefes, y por una carta que vió del mariscal Ney, la cual picó su amor propio, y quiso acreditar que no era menos resuelto que sus subordinados.

Empinada, escabrosa y agria como era la mentaña, dió órden Massena de embestirla. Hicieronlo las tropas de Reynier con tál arrojo, que encaramándose á la cima la enseñorearon por un zato, arrollando una division inglesa; mas luego fueron desalojados, despeñandose de la cumbre abajo con gram pérdida. Ney que la subia por etro punto, despues de sufrir à la mitad de ella un vivisimo fuego, fué cargado à la bayoneta, y sus tropas cayeron precipitadas, en las bonduras y barrancos. El combate duro poco, y sin embargo perdicron los franceses sobre 1,000 hombres. quedando prisionero el general Simon, muerto Graindorge, y beridos Foy y Merie. Comprendió el principe de Essling que era temeridad querer apoderarse de la sierra; mando retirar su ejercito à la desfilada, disumulando este movimiento con falsos ataques, y atravesando la sierra de Caramuela por un camino de que le dió noticia un paisano, dirigióse con sus tropas á Combra, sin encontrar al paso obstáculo sério. La ciudad habia sido tambien abandonada por los mo-

dichos, justifica de esta censura el 2.º cuerpo no habían llegado al antiguo vencedor de Zurich, y todavis, y basta la aoche no se entre otras relleziones bace la de incorporaron al 6.º que parece oltidario que el 8.º y

Google

radores, pero tan precipitadamente que sun encontraron en ella los franceses víveres y recursos que sirvieron de cebo y desordenado pasto á los soldados. Merced al desórden y al sàqueo, no pudo Massena moverse de alli hasta el 4 de octubre, detencion que fué tambien beneficiosa a los ingleses.

No sacó en verdad Wellington del triunfo de Busaco el partido que era de esperar, pudiendo decirse en este punto de la accion de la Sierra de Alcoha algoparecido a lo de la batalia de Talavera. Diezon, sí, los ingleses una nueva proeba de su valor, y los portugueses comenzaron à inspirar confianza, porque acreditaron que sabian batirse con denuedo. Por lo demás, Wellington emprendio tembien su retirada en busca de las famesas posiciones ó líneas de Torres-Vedras que cubrian á Lisboa, preparadas de antemano. Las tropas cometieron en la marcha tales demasias, que hacian recordar las del malparado ejército de Moore, pero mucho wenos disimulables las de abora, siendo como era un ejército bien alimentado y no vencido: para reprimir tales desmanes tuvo el general en gefe que imponer severisimos cast'gos, y prohibir á muchos regimientos entrar en poblado. Vieronse además comprometidos y apurados varios euerpos, inclusa la division Grawfurd, primero en Leiria, despues en Alcoentre y en Alenquer, acosandolos con su natural impetuosidad y viveza los franceses. Tampoco faitó á éstos su contratiempo, pues habiendo dejado à su salida

Tomo xxiv.

24

de Coimbra los enfermos y heridos, con varios oficiales de administracion, en dos conventos fortificados y custodiados por una permeña guarnicion, fueron scrprendidos, atacados y hechos prisioneros por la columna del coronel inglés Traut, que los trasladó á Oporto, donde los extregó á los ultrages del populacho, á fin de excitar, decia él, el entusiasmo de la poblacion. Al fin fueron entrando los ingleses en las lineas de Torres-Vedras, y no tardó en llegar á ellas el ejército francés, quedándose absorto Massena al encontrarse con unas fortificaciones de por si maravillosas, y que él ni conocia ni esperaba.

Coronaban estas líneas, que tanta celebridad adquirieron, unas alturas escarpadas, con profundos barrancos á su pié, empalizados y crizados de cañones (1). Wellington babia heche construir estas obras sin revelar à nadie su plant en el mismo ejército inglés apemas eran conocidos estos trabajos, y se ignoraba su objeto. Massena se paró ante esta posicion formidable. Distribuyó y colocó sus tropas en Sobral, Villafranca, Orta y Villanova, separadas del enemigo por un valle. Hecho un cálculo de sus fuerzas y medios, y ao

(1) En el tomo 7° de las Nomorias de Masseus por el general
Koch se hace una uescripcion de
estas memorables furtificaciones
de la naturalean y del arie, samadas cercu de Lisbua en el camuna
de Combra. Extremadura mente
construccion en el el el combra. terra y misteno que guardo en la construcción y en el objeto de cetes cores.

de Coimbra, Extremadura portuguesa. Forman una especie de tala cutre el Tajo y el mar. Miles de

considerándolos suficientes para forzar las lineas, de acuerdo con los otros gefes resolvió enviar à París al general Poy para informar al emperador de su situacion y pedirle refuerzos, esperando entratanta la llegada del 9.º cuerpo y la formación de la guardia jóven que habia de servirle du reserva. Wellington, seguro en aquel formidable atrincheremiento y teniendo libro el mar, iba reforzando su ojército; las bajas se eubricron con tropas de l'aglaterra y de Cadiz; y ademas pasó de la Extremadura española à unirsele el marqués de la Bomana con 8,000 hombres en des divisiones mandadas por den Cárlos O'Dounell y don Martin de la Carreza. Iban entrando tambien en aquel recinto, defendido por 600 bocas de cañon, las milicias de Lisboa y de la Extremadura portuguesa, y todo el que podia y cataba en edad de llevar armas. De modo que á tines de octubre habia dentro de las lineas 150,000 nombres de ellos 70,000 de cuerpos regulares. • Tan enorma masa de gente, observa con oportunidad un escritor español, abrigada en estancias tan formidables, teniendo á su capalda el espacioso y saguro puerto de Lisboa, y con el apoyo y los socorros que prestaban el inmenso poder marítimo y la riqueza de la Gran Bretaña, ofrece à la memoria de los hombres un caso de los mas estupendos que recuerdan los anales militares del mundo. > Wellington, siempre circunspecto, no se movia de las lineas, esperándolo todo de su impasibilidad. Así estuvieron por espacio de un mes ambos ejércitos. — Veamos cual era la posicion en que se encontraban Massena y los suyos.

Ellos no podian dar un paso adelante, porque no pedian forzar las Lucas: los viveres les escascabanporque el país les era enemigo; por la espalda los bostigaba la milicia del Norte de Portugal, con la cual se daha la mano la de Beira Baja, y á esta la apoyaba una columna movil española que mandalia don Cárlos España, operando por el lado de Abrantes, villa fuerte que o una ban los aliados. Las partidas de Leon y de Castilla les cortaban las comunicaciones é interceptaban los socorros. El general Maliy ocupó por dos veces à Leon, y sobre haber tenido en este país algunos reencuentros favorables, conseguia entretener al enemigo y obligarle à mantener en las ribetas del Esla y del Orbigo fuerzas bastantes, que por lo mismo no podian acudir á Portugal. Aunque luego fué nombrado Mahy capitan general de Galicia, à fin de que estuviesen en una mano la autoridad superior militar y la dirección de las fuerzas activas, no adelantaron más las operaciones por aquel lado. En Astórias, á donde se estendia tambien el mando de Mahy, imprimió algen movimiento, y bubo encuentros varios, aunque para los nuestros no ventajosos, acaso por falta de plan, y de poco concierto entre los gefes, de los cuales solian petirarse unos cuando avanzaban otros, no produciendo esta manera de pelear otro efecto que tener en sobresalto contínuo á los franceses, y obligarlos á

conservar allí considerable número de tropas. Fueron sin embargo notables las espediciones navales que desde los puertos de Astúrias emprendió el intrépido Portier, tal como la que hizo á la costa de Santander, entrando en Santoña, cogiendo prisioneros, desmantelando baterías enemigas, y alarmando por allí á los franceses; como lo fueron otras atrevidas empresas que así por tierra como por mar solia acometer aque infatigable caudillo.

Por la parte de Extremadura tampoco podia recibir el ejército francés de Portugal auxilio de importancia. El mariscal Mortier que habia quedado allí con el 5.º cuerpo, veíase de continuo incomedado por nuestras tropas y guerrillas: y aunque en 11 de agosto sufrieron los nuestros un descalabro en las alturas de Cantaelgallo, no pasaron los franceses adelante, volviendo à Zafra, donde antes estaban. Wellington, despues de internarse en Portugal la division Hill, aun se desprendio de una brigada portuguesa para enviarla à Extremedura: y tanto esta brigado como la caballería del general español Butron que acudió tambien á aquellas tierras, servieron mucho para salvar nuestro ejército, acometido por fuerzas superiores enemigas en Fuento de Cantos (15 de setiembre), cuando ya estaba algo desordenado y babia perdido algunos cañones. Despues de esto pasó el marques de la Romana, como indicamos ya, á incorporarse con Wellington de propia autoridad y ein contar con el gobierno.



de Cádiz, llevando consigo las divisiones de O'Donnell y la Carrera, y dejando el mando en gefe del resto de las tropas de Extremadura á don Gabriel de Mendizabal. A pesar desquella desmembracion, que no parecia muy prudente, la guerra de Extremadura se mantavo sun prosperidad notable para los enemigos.

Supo pues Massena, y en ello anduvo prudente, moderar sus impetus delante de Torres-Vedras, obrando contra su carácter en no embestir aquel inespugnable promontorio en tanto que no la llegáran refuerzos, y mérito no escaso tuvo en perseverar un mes entero en sus posiciones delante de tan polerose y formidable enemigo, sufriendo sos soldados enfermedades, hambres y molestias de todo genero. Admiró á todo el mundo la inmovilidad y la impasibilidad de Wellington, eucerrado en sus luneas, fortificándolas más cada die, y esperándolo todo de la paciencia. y del tiempo. Era no obstante mucho más ventajosa la aituacion del ejército aliado, muy auperior ya en número, abastecido de todo, seguro en su immenso atrincheramiento, en medio de un país amigo, con una gran ciudad á la espalda, y libro el mar para comunicarse con Cádiz y con Inglaterra: mientras que el francés, amenazado á todo instante por el frente, hostigado por los costados y la espalda, sin medios de subsistencia, sin recibir siquiera un pliego desde que satió de Almeida, extre poblaciones enemigas, y a quinientas leguas de Paris, donde tenia que apeler y

recurrir para todo, halfábase en una de las situaciones más críticas en que pueden verse un general y un ejército.

Y sin embargo no se movió Massena hasta que apuró todos los recursos de la comarca, y aun entonces no retrocedió à la frontera española, sino solo algunas leguas más atrás, donde pudiera subsistir, y acaso etraer á los ingleses. Y sun este le bizo con tanta destroza y tan á las calladas, enviando delante los bagajes y los enfermos (13 y 11 de noviembre), que cuando se apercibieron de ello los ingleses en la mañana del 15, ya los unos se habian alejado por el camino real de Santaren, los otros por la parte de Alcoentre. Wellington no se movió por eso, contentándose con enviar solamente dos divisiones, casi más en observacion que en persecucion del enemigo, cuyos intentos ignoraba. El 18 habian tomado ya los franceses las siguientes posiciones: el 2.º cuerpo en Santaren, detrás del rio Mayor; el 8.º sobre Aviella; el 6 ° en Leiria y Thomar; el cuartel general en Torres-Novas: el general Loison pasó con su division el Cecere, y se apoderó de Punhete donde le fueron llevadas las maderas y útiles que pudieron encontrarse. para la construccion de puentes, necesarios para ponerse en comunicacion con España. En aquellas posiciones se proporcionaba el ejército francés bastimentos, y estaba en aptitud ó de emprender sus operaciones por el Gente, é de pasar à la izquierda del Tajo. Wellington, que ignoraba la fuerza que los enemigos tendrian en Sentaren, envió al general Hill con
dos divisiones y una brigada portuguesa (19 de noviembre), pero un movimiento de los enemigos hácia el rio Mayor le convenció de que tenian allí más de
una retaguardia, y ordenó á Hill (20 de noviembre)
que hiciera alto en Chamusca, orilla izquierda del
Tajo. El general inglés volvió á su sistema de inmovilidad y de espera, hizo acantonar algunas de sus
tropas en Cartaxo y Alenquer, y durante la estacion
de las lluvias dedicose á levantar nuevas líneas de defensa y una nueva cadena de fuertes.

En esta situacion, y en tanto que el general Foy, corriendo mil peligros, atravesaba la península para ver e informar á Napoleon que lo ignoraba todo, los dos ejércitos y los dos insignes generales se observaban, se imponian mútuo respeto, y se temian reciprocamente. La vista de toda Europa estaba fija en ellos. Disputábase quién de los dos venecria al otro en perseverancia. Aunque era más ventajosa la posicion de Wellington, no le faltaban dificultades con el golierno portugués, y aun con el gobierno británico. Más critica la de Massena, carecia à las orillas del Tajo de todos los médios que en otro tiempo habia tenido para asegurar el paso del Danubio: el auelo portugués no era el suelo de Austria, y en vano intentaba aguí buscar en Abrantes los recursos que allá le habia suministrado Viena. Sin comunicaciones ni con Francia ni

con España, sin pan, con poras municiones, casi sin maderas, ni hierro, ni herramientas para la construccion de los trenes de puentes que necesitaba para los pasos del Cecére y del Tajo, disgustados y poco sumisos los generales, aunque obediente y sufrida la tropa, alerta siempre al menor indicio, atento al mas ligero rumor que pudiera indicar la aproximación de algun socorro por Castilla ó por Extremadura, fama adquirió sin duda el vencedor de Zurich, como antes por su impetuosidad, ahora por su firmeza y su sangre fria.

Al fin, al mediar diciembre recibió el ejército francés el consuelo de ver llegar al general Drouet, procedente de Castilla, aunque no con todo el 3 " cuerpo, sino con una sola de sus divisiones, mandada por Conroux, la cual, unida á la brigada de Gardanne que andaba por cerca de Almeida, componia una fuerza de 9,000 hombres. La otra division de 8,000 que guiaba Chaparéde, perteneciente al mismo cuerpo, no pudo llegar basta más tarde, á pesar de algunas yentajas que obtuvo sobre el general portugués Silveira. haciéndole replegar la vuelta del Duoro. Por Drouet recibio Massena despachos atrasados de Napoleon y otros escritos despues de la idea del general Foy, en que aprobando su establecimiento sobre el Tajo, y excitándole á continuar en aquellas posiciones, le bacia galanas ofertas de socorros, pero contando entre ellos el cuerpo de Drouet, que el emperador suponia no bajar de 50,000 hombres, cuando realmente estaba reducido á la mitad, est como los auxilios que de Anducía habia de enviarle el mariscal Soult, y que tampoco llegaban. En tál estado se encontraba al comenzar el año 1811 y á los seis meses de la invasion el
ejército espedicionario de Portugal, aquel ejército con
que Napoleon se prometia arrojar á los ingleses de la
peninsula ibérica, y cuya campaña confiaba en que
habia de traer la pronta y fácil terminacion de la guerra de España: y en tál estado le dejarémos por ahora,
para der cuenta da lo que entretanto había acontecido en otros puntos.

Hemos tenido ya que decir lo que pasaba en las provincias rayanas ó fronterizas de aquel-reino, Galieia, Castilla la Vieja y Extremadura, que por su immediación estaban con él mas en contacto. Por la propia razon enlazábanse las operaciones de Extrereadura con las de Andalucía, ya dándose mano y ayuda los que defendian la misma causa, ya hostilizándoso ó distrayéndose los que peleaban en contrarias huestes. Guerreábase con empeño á los dos lados de Cádiz, en el condado de Niebla, y en el campo de Gibraltar y sorrania de Ronda; era comandante general en el primero de estos paises don Fernando Copons, y hablase dado el mando de los otros á don Francisco Javier de Abadía. El cobierno supremo desd. Cádiz, y la junta de Sevilla desde Ayamoote fomentaban la lucha y la auxiliaban. Esta última babia formado en la pequeña isla de Canela en el Guadiana una especie de parque ó arsenal, donde se fabricaban ó compenían fusiles, monturas, vestuarios y otros pertrechos, serviendo al mismo tiempo de refugio á muchas familias de la comarca y de depósito para dispersos y aliados; y proyectóse también formar en ella, con las barquitas que había y las que se armáran, una escuadrilla para resguarder los caños que la circundan. La Regencia desde Cádiz adoptó el sistema de enviar espediciones marítimas para fementar la insurrección en las comarcas vecinas, como hacía Porher por su cuenta allá en las Astúrias.

Destinó la primera á la Serrania de Ronda á cargo del general don Luis Lacy, con mas de 3,000 hombres de buenas trojas, y divulgando que la espedicion se dirigia à Avamonte, se hizo à la vela (17 de junio) y dió rumbo y desembarcó en Algeciras. No pado Lacy ni tomar la ciudad de Bonda, donde los franceses se hallaban bien atriacherados, ni realizar su plan de fortificar con castidejos elertos parages de la Serranía, para lo cual necesitaba más tiempo y más desarrago que el que le dejaban los franceses. Animó no obstante con su presence à los serranos, y ayudado de Aguilar, Valdivia, Becerra y etros extrépidos gefes de partidas, así como de una columna que los ingleses enviarou en su apoyo, dio por aquella parte no poco que hacer à los enomigos. Mas reforzados éstos a su vez con tropas enviadas por los generales Vic-



tor y Sebastiani, viduo obligado Lacy à refugiarse en la fuerte posicion de Casares. Nudó luego do plan, y embarcándose en Estepona y Marbella, volvió à Algeciras y San Roque, donde le prestaba eficaz apoyo el comandante general del campo don Francisco Javier Abadía. Aun volvió Lacy à la banda de Marbella, cuyo castillo guardaba y defendia bravamente don Rafael Cevallos Escalera, hasta que acudiendo à aquellas partes gran gulpe de gente enemiga, creyó prudento Lecy retornar à Cádiz (22 de julio), donde no habia de estar mucho tiempo descansado y quieto.

Solo estuvo el proesario para proparar otra espedicion, que al cabo de un mes emprendió al condado de Niebla, Heyando sua 5,000 hombrus, y apoyado ahora por una escuadrilla sutil inglesa y española, desembarcó con su gente á dos leguas de la barra de Huelva (25 de agusto), con gran contento de la gente del pais, y tambien de Copons, comandante general del Condado. Pero unos y otros quedaron luego descontentos, mustios y hasta resentidos al verá Lacy retirarse á los pocos dias; pues si bien es cierto que le amenazaban superiores fuerzas y que había llenado su objeto de causar una diversion al enemigo, tambien lo es que los pueblos que se alentaron y comprometieron mas descinbozadamente con su presencia, quedaron con su reembarco mas espuestos que antes á la venganza del francés, y algunos sufrieron por esto trabajos y vejaciones. Otra vez de asiento Lacy en Cadiz, y de acuerdo con el gobierno y con otros gefos, hizo una salida camino del puente de Zuazo (29 de setiembre), en que logro destruir algunas obras del ejército sitiador.

Unos y otros, sitiados y sitiadores, continuaban perfeccionando las obras de tierra, y aumentando la cadena de fortificaciones en la línea del territorio que cada cuál dominaba. Reconocida tambien por unos y por otros la necesida il de los medios navales para operar en campos separados por mares, rios y caños de ague, unos y otros se dedicaron igualmente á fomentar cada uno por su parte la marinería, y principalmente las fuerzas sutiles. Los franceses talaron montes, y trajeron de Francia carpinteros, calafates y marinos, y dieronse à construir en Sanlúcar una flotilla, que reparticron entre este puerto, el Real y el de Santa Maria. Los nuestros á su yez dieron órden pera que se trasladase alli la excelente marineria que habia en Galicia, y para que se recogiesen los soldados de marina que habian sido incorporados á los batallones de tierra, y ordenaron hacer pequeñas y frecuentes espediciones à Rota, Sanlúcar, Puerto Real, Conil y otros puntos, cen objeto de destruir los barcos franceses. Unos y otros liacian acometidas á la opuesta costa, pero no podia competir la marina francesa con la española ayudada de la inglesa. En uno de aquellos ataques perdieron los franceses al distinguido general de a tilleria Senarmont. En esta tarea se invir-



tió por aquella parte el resto de año, sin operaciones de trascendoncia.

El general Blake, que como dijimos, habia reunido al mando del ejército del centro el de las tropas de Cádiz y la Isla, propuso al consejo de Regencia, y este accedio à ello, pasar à Murcia a fin de sosegar las disensiones y disturbios que agitaban aquella ciudad desde la invasion de Sebastiani, y que los enemigos fomentaban. En su virtud partió Biake de Cádiz (23 de julio), y tocando en Gibraltar arribó el 2 de agosto à Cartagena. Je donde se trasladó inmediatamente à Elche, donde Freire tenia su cuartel general. Componíase entonces aquel ejército de cerca de 14,000 hombres, 1,800 ginetes, con 14 piezas de artillera, distribuidos entre Murcia, Alicante, E'che, Oribuela, Cartagena y otros pueblos de la comarca, con a gunos cuernos destacados en la Mancha, sierra de Segura y frontera do Granada. Uno de sus primeros actos fué conferir al general don Francisco Javier Elfo la comandancia de Murcia; nombramiento tan acertado. que su presencia y su energía bastaron para restablecer en poco tiempo la tranquilidad en aquella desasosegada poblacion. A ella se traslado el 7 de agosto el cuartel general. Elio pasó con una división á Caravaca, y Freire se situó con otras en Lorca.

Sebastiani, que continuaba en Granada, ocupando los suyos á Guadix, Baza y Altaeria, propú ose dar un golpe decisivo á nuestro ejército del centro, y acor-

dándose de su primera y afortunada expedicion à Murcia, partió otra vez en aquella direccion con todas sus fuerzas (18 de agosto). Informado Blako de este movimiento, preparóse á recibirle, ó mas bien á caperarle, y recomoudando mucho la union á los murcianos (si bien à les pocos dias tuvo necesidad de decretar que el reino de Morcia se rigiose por un gobierno puramente militar), y ordenando á Elfo que pasase á unirse con Freire en Lorca, adelantôce él à Alcantarille con tres batallones y las catoree piezas. Aprovechando el buen espírita del paisanage de la Huerta, le distribuyo en compañías y secuiones, y le reunió al ejército, encomendándole las obras de defensa que pudieran ejecutarse en el momento, entre ellas la de preparar, si era posible, la inundacion de la Huerta con las aguas del Segura. Sebastiani siguio su marcha hasta encontrarse con los nuestros (26 de agosto), y continuó confiadamento hasta Lebrilla al ver que la caballería de Freire se iba retirando; evolucion que ejecuté con destreza este general. Parose alle el francés al ver la actitud en que le esperaban los españoles, y hechos algunos reconocimientos, en vez de atreverse á acometer á Murcia, se replegó á Totana. Lievaba Sebastiani de 9 á 10,000 hombres con 17 piezas: no llegaban á este número los de Blake, pero tenialos perfectamente distribuidos. Lo cierto es que intimidado el enemigo, evacuó a Totana, y emprendiendo un movimiento retrógrado por Lorca, donde



cometió no pocos estragos y tropelías, volvióse sin detenerse à los acentonamientos de donde habia salido, sin recoger otro fruto de una espedicion que se habia imaginado tan fácil, que fatigar à sus seldados haciéndolos andar cerca de cien leguas en una estacion calurosa, dejando el reino de Granada espuesto à una sublevacion.

Despues de la frustrada invasion de los franceses no ocurrio en Murcia en todo setiembre suceso de importancia, sino movimientos y reencuentros pareiales entre las partidas y puestos avanzados. En tanto que Blake se ocupaba en adiestrar et ejército y en mejorar las defensas y reparar los atruicheramientos de Murcia, las partidas de Villalobos, del coronel Martinez do San Martin y del brigadier Calvache inquietaban continuamente al enemigo por los confines y comarcas de Guenca y de Jaco: por desgracia el valeroso Calvache fué muerto en Villacarrillo; tanto respetaban los enemigos à este distinguido gefe, que enviaron su cadáver á nuestro campo para que se le luciesen los bonores debidos á su conducta y a su reputacion: aplaudamos este rasgo de generosidad de nuestros adversarios. De otra clase eran las pequeñas partidas que audaban por la Mancha, cuyos escesos y demastas irritaban á las poblaciones y producian tales quejas, que obligaron à Blake à tomar serias providencias para sujetarlas à cierto régimen y hacerlas entrar en su deber.

Parecióle à Blake encontrarse ya bastante fuerte para ir á buscar á Sebastiani en sus propios scantonamientos, y moviéndose el 20 de Murcia con las divisiones 1.' y 3.'. y marchando por los Velez, Blanco y Rubio, púsose el 2 de noviembre sobre Cúllar, que abandonaren les enemiges. Dejó alli alguna infantería con seis de las doce piezas que llevaba, y avanzó al dia signiente á la Hoya de Baza, donde encontró las avanzadas francesas, situándose él en las lomas que la dominan. Los enemigos tomaron tambien sus posiciones. Neestra caballeria, mandada por Freire, desembocó en el liano, protegida en sus flancos por numerosas guerrillas y por la partida de Villalobos, ganando bizarramente terreno y haciendo cejar tres escuadrones enemigos. Bajó entonces Blake de la altura con tres piezas y la mitad de la infantería. Mas cuando ya esta babia desplegado en batalla, y cuando la caballería de Freire, acometida por 1,000 ginetes franceses, volvia serena y ordenadamente á apoyarse en nuestros infantes, la retaguardia de aquella comenzó á trotar y á desordenarse; nuestra infantería contuvo al pronto à los franceses con descargas à quemaropa, pero faltôle tambien la firmeza, y corrió à ampararse de la division que habia quedado en la altura, donde los enemigos se detuvieron. Perdimos en esta desgraciada accion (3 de noviembre) cinco piezas y sobre mil hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Poca fué la pérdida de los franceses. Por fortuna és-Tomo many. 25

tos no pasaron de Lorca, donde exigieron contribuciones y víveres, y el 8 se volvieron à Baza, ocupando Sebastiani en Granada à mediados de noviembre las mismas posiciones que ántes. Blake se replegó à Murcia, donde se dedicó à reorganizar las tropas y el paisanage, en tanto que se disponia à ir à desempeñar otro más alto cargo à que le habia llamado la patria.

Este alto cargo era el de individuo del Consejo de Regencia, para el cual fué nombrado por las Córtes del reino. Fuera de la honra que en ello recibia, Blake siguió siempre el invariable principio de obedecer 4 la autoridad suprema y aceptar los puestos á que le destinaba. Y sin embargo no quieo abandonar su ejército hesta asegurar y dejar tranquila la provincia de Murcia. Conseguido esto, mandando por lo mismo que cesase el gobierno militar establecido en agosto y que volviera a regirse por las leyes comunes y ordinarias, dejando encomendado el mando del ejército al general Freire (20 de noviembre), y despidiéndose de unas tropes y de una provincia que quedaban sintiendo su separación, partió à desempeñar su nuevo cargo, llegando á la Isla de Leon á principios de diciambre.

Nada podia adelenterse por la parte de Valencia, puesto que allí el general don José Caro, más que en las cosas de la guerra pensaba en seguir abusando de su autoridad, y en cometer les mismos desafueros de

que antes dimos ya cuenta. Frecuentemente llegaban quelas de su desatentado proceder al gobierno de Cádiz, po solo por parte de los valencianos, sino tambien de los aragoneses, como que se había apoderado é mano armada de los secorros que la Regencia habia enviado à Aragon, y que consistian, entre otros artículos, en cuatro millones de reales y cuatro mil fusiles. Quejábanse tambien los eclesiásticos de que echaba mano de los bienes de la Iglesia sin ninguna formalidad. Respecto é operaciones, al ver el clamoreo que contra él habia levantado la opinion pública por haber dejado á los franceses apoderarse impunemente de Morella, envió à don Juan Odonojú con 4,000 hombres, el cual por dos veces se aproximó á aquella plaza, y ann una de elles llegó á intimer la repdicion al castillo; mas si en la primera sostavo un choque algo vivo con los enemigos, en la segunda tuvo que retirarse apresuradamente y con descalabro. Instaba tambien à Caro el capitan general de Cataluña para que acudiese al socorro de Tortosa, amenazada de sitio por los franceses: moviése al fin él de Valencia, aunque tarde y despacio, ilevando cousigo 20,000 hombres, mitad de tropa y mitad de paisanage; mas como viniese á su encuentro Suchet, leies de aguardarie repregése à Alcalá de Grebert, y de alli á Castellon y Murviedro.

La Regencia, que había llamado á Cádiz al marques de la Romana, con objeto de enviarle á Valencia á separar á su hermano don José de aquel mando, viendo que esto urgía y que aquél no llegaba, despaché un oficial de confienza é don Luis Alejandro Bassecourt, comandante general de la provincia de Cuenca, ordenándole que sin perjuicio y con retencion de aquella comandancia, se encargase interinamente de la capitanía general de Valencia, recomendándole muche la reorganizacion y disciplina de aquel ejército, que socorriera á todo trance á Cataluña, y sobre todo que viera de impedir la pérdida de Tortosa. Mas no eran menester ordenes para que Caro dejase la capitanía general de Valencia. En su retirada á Morviedro ae note haber desaparecido del campo: con semejante conducta, que irritó tambien à su hermano don Juan, hombre de otro temple, que maniobraba, como hemos visto, en Cataluña, llegó á pronunciarse de tal manera el ódio popular contra su persona, que temiendo ser víctima de la indignacion pública, tuvo á bien escabullirse disfrazado de fraile y se fué à buscar un asilo en Mallorca.

Encargado por Napoleon el mariscal Suchet de sitiar y rendir las plazas de Cataluña, despues de tomadas las de Lérida, Hostalrich y Mequinenza, emprendió, segun dejamos indicado, el sitio de Tortosa, en tanto que el mariscal Macdonald, gobernador general del Principado, empleaba todo género de esfuerzos y todas las tropas disponibles en introducir convoyes y proveer de víveres á Barcelona. A preparar el sitio hizo

Suchet concurrir las divisiones de Habert y de Leval, y él sentó sus reales en Mora (7 de julio), dándose la mano con aquellos, y echando puentes volantes para la comunicación de ambas orillas del Ebro. Desde estas primeras operaciones preparatorias comenzaron los reencuentros y combates con las tropas españolas de dentro y de fuera, siende uno de los mas sérios el que tuvo la division de Leval (15 de julio) con la del marqués de Campoverde que se alojaba en Falset, y en el que aquella fué rechazada. Fué otro el que tuvo la division de Habert, acometida por don Enrique O'Donnell (29 de julio), et cual, no pudiendo desalojarla, entró en la plaza de Tortosa, donde al ver la resolucion y el entusiasmo de la guarmición y del pueblo, dispuso una salida contra Leval. Verificóse ésta bajo el mando de den Isidoro Uriarte (3 de agosto); la acometida fué impetuosa, y consiguió deshacer algunas obras del enemigo, pero reforzado éste tuvieron los nuestros que recogerse á la plaza, dejando algonos prisioneros, entre ellos el coronel don José María Torrijos. O'Donnell no tardó en volver à Tarragona, su cuartel general. En estos casos se notaba ó la flojedad ó la falta de cooperacion del capitan general de Valencia don José Caro.

Tan pronto como el mariscal Macdonald, duque de Tarento, logró introducir en Barcelona el segundo convoy de víveres, que era uno de sus mayores afanes, tomó la via de Tarragona para ver si podía cercar esta plaza y privar á la de Tortosa de los socorros de O'Donnell. Mas le salié tan fallido su cálculo, y tan al revés sucedieron las cosas, que fué O'Donnell quien tuvo el cuerpo de Macdonald de tal manera bloqueado en Reus, que para no perecer de hambre hubo de levantar el campo (25 de agosto), no sin imponer ántes á aquella industriosa ciudad la exhorbitante contribucion de 136,000 duros. De alif partió á verse con Suchet en Lérida, pero tampoco hizo esta espedicion impunemente, puesto que, hostilizado en los pasos estrechos, ya por el brigadier Georget, ya por don Pedro Sarsfield, sufrió en la marcha una baja de mas de 400 hombres. Viéronse al fin en Lérida los dos mariscales (29 de agosto), y acordaron activar el sitio de Tortosa, aprovechando la ocasion de permitir una crecida del Ebro llevar y aproximar à la plaza cañones de batir, pues por tierra era tan dificil el acceso, que para trasportar de Mequinenza municiones de guerra y boca hubieran tenido los franceses que reparar y habilitar los restos de un antiguo camino de ruedas, tiempo hacia en desuso, y cuya operacion aun no estaba concluida.

Fué Macdonald á situarse en Lérida con arreglo à lo acordado con Suchet. Comprendió el activo O'Don-nell el propósito y fin de este movimiento, y resuelto à no dejar reposar à su adversario, hizo que se embarcase en Tarragona alguna tropa con pertrechos y artillería, mando ir à Villafranca la division de Campo-

verde, partió él mismo à ponerse al frente de ella, distribuyendo las fuerzas de modo que unas atendiesen al camino de Barcelona, otras observasen á Macdonald. y otras corriesen y esplorasen la costa, y él avanzó á Vidreras. Desde este punto, marchando á la ligera y con rapidez à la cabeza del regimiento de caballería de Numancia, unos 60 húcares y un centenar de infantes, franqueó en poco mas de cuatro boras las ocholeguas de camino que separan aquol punto de la villa de La Bisbal. La sorpresa que se propuso hacer fué completa; cogió de improviso los piquetes que patrullaban, y en la misma noche en que esto ejecutó obligó à capitular al general francés Schwartz, que con su gente se habia encerrado en el castillo (14 do setiembre). Mereció bien O'Donnell el Ltulo de conde de La Bisbal, que después le fué otorgado por tan admirable como dichosa espedicion, pero no le ganó de valde, puesto que al bacer un reconocimiento del castillo recibió una grave herida en la pierna derecha. Entretanto, y con arreglo á la combinacion por él dispuesta, don Honorato Fleyres se apoderó de San Feliú de Guixols, y el coronel don Tadeo Aldea tomó á Palamós, siendo el resultado de esta atrevida y hábil maniobra de O'Donnell coger à les franceses 17 piezas y 1,200 prisioneros, entre ellos el general Schwartz y 69 oficiales.

Ni descansaban los nuestros, ni dejahan descansar á los franceses por el norte de Cataluña, hostigándolos por la parte de Figueras don Juan Clarés, por Puigcerda el marqués de Campoverde, por Igualada el brigadier Georget, y después el baron de Erolea, que con el titulo de comandante general de las tropas y gente armada del Ampurdan reemplazó à Campoverde en el mando de los distritos del Norte. Cada uno de estos caudillos sostenia frecuentes refriegas, que aunque no eran ni podian ser acciones decisivas, llanaban el triple objeto de causar parciales bajas. di-Scultar las subsistencias y las operaciones, y entretetener y molestar de contínuo al enemigo. Y tanto lo lograban, que para socorrer à Barcelona con bastimentos, tuvo que acudir otra vez en noviembre camino de Geropa el mismo gobernador militar del Principado, Maedonald, porque las tropas del general Baraguay d'Hilliers que mandaba en el Ampurdan, no bastaban á asegurar el paso y llegada del convoy á su destino.

Con esto y con los obstáculos naturales del terreno no podia adelantar mucho el sitio de Tortosa. En las mismas márgenes del Ebro no podian los franceses padecer el menor descuido, sin riesgo de que les sucediera lo que á un batallon napolitano, que al pasar de una á otra orilla cayó todo entero en poder de las tropas del baron de La Barre, que mandaba una division española. Por la parte de Aragon se trabajaba en el mismo sentido, y con el mismo ó parecido afan: y aunque no hubo el mayor tino en la eleccion

del gefe à quien se encomendó la direccion de los cuerpos, ya de linea, ya de guernilas, que recorrian aquel reino, bube candillos, como don Pedro Villacampa, que con su acreditada audacia y notable movilidad les sorprendia y aprisionaba destacamentos, y les interceptaba importantes convoyes. Si alguna vez, obligado por superiores fuerzas, se enmarañaba en las montañas, reaparecíase á lo mejor, en términos que se vió forzado Suchet á enviar contra él, destacados del sitio de Tortosa, siete batallones y cuatrocientos ginetes al mando del general Klopicki, el cual entró en Teruel, y siguiendo luego á los españoles alcauzó la retaguardia y le tomó algunas piezas y municiones. La mision del general polaco era destruir à Villacampa, como á quien más pertinazmente les hacia la guerra por aquella parte. Hallôle el 12 de noviembre apostudo con 3,000 hombres en las alturas inmediatas al santuario de la Fuen-Santa, y allí le acometió. Defeadieron bien los nuestros por espacio de algunas horas sus posiciones, pero arrollada el ala izquierda, perecieron de ellos algunos centenares, ahogados muchos en las aguas Jel Guadalaviar, con motivo de haberse hundido á su paso un puente. Con este descalabro, dejando Kiopicki una columna en observacion de Villacampa, volvióse con el resto de la division al sitio de Tortosa.

Habíase ganado mucho en Valencia con el reemplazo de don José Caro por don Luis de Bassecourt, pues al menos era un gefe activo, y contra el cual no teniam motivos de queja los valencianos. Tambien Bassecourt intentó divertir á los franceses del asedio de Tortosa, dirigiéndose desde Peñíscola (25 de noviembre) la vuelta de Uldecona nada menos que con 8,000 infantes y 800 ginetes, distribuidos en tres columnas, de las cuales mandaha él la del centro. Pero, bien por impaciencia suya, bien por retraso de los otros dos gefes, bien, lo que parece más probable, por ambas causas juntas, tuvo que retroceder con quebranto, dejando prisionero, entre otros, al coronel de la Reina don José Velarde, y refugiarse otra vez en Peñíscola, en dispersion ya su gente, seguida de cerca por las fuerzas reunidas del general Musnier.

En medio de estas alternativas, las dificultades que los franceses encontraron para el sitio de Tortosa, especialmente para el trasporte del material de artillería correspondieron al afan de Napoleon y al compromiso de Suchet de tomar la plaza. Llevaba ya aquel de duracion Jesde julio hasta la entrada del invierno: el camino practicado en la montaña le nabia sido más costoso que útil; en cambio las crecientes del Ebro, vinieron á facilitarles la conducción de los trenes por medio de barcas, no sin que algunas de éstas fuerantambien apresadas por las tropas españolas que vigilaban las orillas del rio, aunque con la desgracia por nuestra parte de cogernos en una ocasion el enemigo 500 prisioneros, entre ellos el general García Navar-



ro. Al fin à mediados de diciembre, desembarazado Macdonald del cuidado de abastecer la plaza de Barcelona, y dejando en Gerona y Figueras 14,000 hombres à las órdenes del general Baraguay d'Hilliers, marchó di con 15,000 la vuelta del Ebro, y acordó con Suchet activar y estrechar el ton prolongado artio de Tortosa. Eligiose por punto de ataque la parte del Sur entre las montañas y el rio; abrióse atrevidamente y se adelantó con vígor la trinchera; la guarnicion mustiplicada sus salidas; la del 28 de diciembre fué tan briosa, que arrojándose de súbito 3,000 hombres sobre las trincheras enemigas del Sur y del Este, deshicieron varias de ellas, y mataron multitud de oficiales de ingenieros, hasta que acudiendo la reserva francesa obligó á aquellos valientes á retroceder á la plaza Distinguióse en esta accion por su arrojo y se dió à conocer un oficial francés, el capitan Bugeaud, uno de los más illistres generales de la Francia en los dias en que esto escribimos.

Al signiente dia (29 de diciembre) cuarenta y cinco bocas de fuego en diez baterías, vomitando sobre la plaza una fluvia de granadas, balas y Lombas, comenzaron à desmantelar los muros. Continuó el fuego en los dias signientes, y se Licieron practicables varias brechas. El 1.º de enero de 1811 una bandera blanca enarbolada en la plaza anunció la intencion de capitular. Pretendia el gobernador conde de Alacha que la guarnicion pudiera trasladarse libremente á Tarragona; negóso á ello Suchet y volvióse á romper el fuego. El 2 apareció de nuevo el pabellon blanco: Suchet no quiso recibir á los parlamentarios mientras no pusieran á su disposicion una de las puertas de la plaza: como vacilasen los nuestros, avanzó Suchet v les intimó que bajáran el puente levadizo; entonces obedecieron, y los granaderos franceses tomaron posesion de la puerta. A las cuatro de la tarde la guarnicion, en número de 6,800 hombres (1), desfiló con los honores de la guerra y depuso las armas. Así terminó el sitio de Tortosa que costó á los franceses muchas bajas de hombres, y medio año de trabajos. No puede negarse que nos fué fatal la pérdida de esta plaza, y más cuando en Cataluña no nos quedaba ya mas que la de Tarragona. La opinion se pronunció furiosa contra el conde de Alacha, acusándole de descaminado y flojo en la defensa; de tal manera que en un consejo de guerra que se celebró en Tarragona se la condenó á ser degollado, y á los pocos dias se ejecutó la 🖚ntencia en estátua, por hallarse el ausente. ¡Lástima grande que así mancillára aquel militar los laureles antes ganados en la retirada de Tudela (2)!

Para terminar la reseña de las operaciones mili-

<sup>(</sup>t) Remos torsado esta cifra de poistoriador francês, sun en la conviccion de ser algo abultada, causa, se le oyeron sus descargos, stquiera per oponeria à la de Thiers, que con su acostambrada del, ele absolvió el nuevo tribunal, exageración bace aubir à 9,400 los pristoneros que desfilaron.

tares en la segunda mitad del año 1810, réstanos decir algo de lo que se hacía allí donde ó no maniobraban ejércitos disciplinados, ó trabajaban con ellos ó á su sombra otras fuerzas, si bien algo organizadas, siempre menos sujetas á disciplina. Calcúlase que pasaban de descientes les caudilles que en el ámbito de España por este tiempo capitangaban esos grupos más o menos numerosos de gente armada y resuelta llamados guerrillas. La Regencia del reino solia encomendar ya à generales del ejército el encargo de reunir y mandar á los que andaban por un mismo dustrito ó por comarcas limítrofes, y de sujetarlos, organizarlos y hacerlos más útiles, ó bien lo confiaba al que sobresalia entre los guerrilleros, por su fama y su conducta, y le condecoraba con grados militares Llevaba tambien el objeto de evitar las tropelías y desmanes que cornetian en los pueblos las pequeñas partidas, y más si las acaudillaban hombres groseros y de indole aviesa, que se hacien tento ó más temibles á los pacíficos moradores de los poblaciones rurales que los enemigos mísmos y solo podra domárselas incorporándolas á columnas mas arregiadas y respetables, guiadas por gefes de otros instintos y de mas elevadas condiciones. Entre unos y otros molestaban tan porfiadamente á los franceses, que para mantener éstos sus comunicaciones entre si tenian necesidad de establecer de trecho en trecho puestos fortificados, y aun así costábales no poco darse la mano, porqueno podian moverse con seguridad fuera de aquellos recintos. Aun los que ocupaban la capital del reino apenas podian sin riesgo alejarse de las tapias que la rodean, porque hasta la misma Casa de Campo, mansion de recreo del rey José, que está casi á sus puertas, penetraban audazmente algunas partidas, como sucedia con la del insigne Empecinado.

Maniobraba comunmente este guerrillero en la vecina provincia de Guadalajara, como ya dijimos atrás, at bien se corria muchas veces à las de Soria y Burgos. Pero engrosada cada dia su columna hasta llegar á reunir más de 2,000 hombres entre infantes y ginetes. húboselas en muchas ocasiones con la brigada francesa del general Hugo, en Mirabueno, en Cifuentes, en Brihuega, donde quiera que se ofrecia combatir, enflaqueciéndole al estremo que en el mes de diciembre, á pesar de haber llegado de Madrid refuerzos al general francés, intentó atraer con balagos a don Juan Martin, ofreciéndole mercedes y ventajas para él y sus soldados si se pacaha al servicio del rey José. Respondible el Empecinado como á un bizarro y buen español cumplia; y ofendido de tal firmeza el francés, acometióle resueltamento à los dos dias (9 de diciembre) en Cogollode, hízole hastantes prisioneros, y le obligó á returarse 🛦 Atienza: mas no se desalentó don Juan Martin; al poco tiempo embistió à los franceses en Jadraque y rescató varios de aquellos. A veces destacaba parte de su gente A las sierras del Guadarrama, en combinación y ayuda

de otros guerrilleros que por allí bullian, siendo entre . estos notables, don Camilo Gomez en Avila, y don Juan Abril en Segovia.

Continuaban con la misma actividad las partidas en el resto de Castilla la Vieja, en todas sus provincias y en casi todas sus comarcas. Señalábanse por la parte de Toro don Lorenzo Aguilar, por la de Palencia. don Juan Tapia, en Burgos el cura Merino, en la Rioja don Bartelomé Amor, en Soria den José Joaquin. Duran, en Valladelid don Tomás Príncipe, y ya hemes mencionado antes los que peleabampor la parte de Leon. Salamanca y Ciudad-Rodrigo. No podia sufrir ser molestado coneste género de guerra el general Kellermann. que tenia à su cargo el distrito de Valladolid, y conduciase, no ya severa, sino cruel é inhumanamente con los partidarios (f); lo qual hace estrañar menos que éstos á su vez fuesen inhumanos y crueles cuando hallaban ocasion de tomar represalias. Alternaban las ventajas y los reveses, los triunfos y las derrotas, como era naturel; pues si los enemigos contaban con la preponderancia del número, de la táctica y de la disciplina, los nuestros tenian en su favor la protección del país,

(4) Cuéntanse, estre otros he-chou y casos, el fusilamiento de lanto à las plantas de los páes y à veinte prisimeros españoles de las las palmas de las manos, para obli-



partidas de Duran hecho por el garle à déclarar de quién recibla general Reguet, después de baber-les hecho creer que les concedia. La vida; y sobre todo, el del hijo de un latonero de Valvadolid, niño de doce años, à quien Kellermann.

el hacer la guerra desde su propia casa, y el pelear con el ardor de quien defiende su patria y sus hogares. A veces esta confianza les hacia incurrir en temeridades que pagaban caras, como les sucedió en 11 de diciembre à las partidas reunidas de Tapia. Merino y Duran. à las cuales causó gran descalabro en Torraba el general Duvernet, bien que tuviese mucha culpa de ello el haber yuelto grupas la caballería de Merino.

Trabajaba con inteligencia y arrojo en la provincia de Toledo el médico de Villaluenga don Juan Palarea. descubrierdo y acreditando ya aquellas dotes de guerrero que le habian de conducir á ocupar un puesto honroso entre los generales españoles. Recorria las orillas del Tajo otro médico, que tambien habia de llegar á ceòir la laja de general, don José Marunez de San Martin, el cual sucedió en agosto á don Luis de Dassecourt en el mando de las partidas, cuando éste por disposicion del gobierno appremo de Cádiz pasó de la comandancia general de Cuenca á la capitanía general de Valencia en reemplazo de don José Caro. Proseguia haciendo sus correrías por la Mancha el ya antes nombrado Francisquete. Aparecierun tambien en aquellas llanuras y ganaron fama, de osados otros guerrilleros, entre ellos don Francisco Abad, conocido con el apodo de Chaleco, y den Manuel Pastrana, que con el sobrenombre de Chambergo era designado y conocido entre los naturales del país; costumbre muy comun en nuestra España la de apellidar así á los que

salen de las modestas y humides clases del pueblo. Así entre los partidarios que, segun dijimos yá, se levantaron en Andalucia, habia uno de mote el Mantequero, por cierto no menos arrojado, como que un dia se atrevió á meterse en el harrio de Triana, dando un susto á las tropas francesas que guarnecian á Sevilla.

Lo mismo que en las provincias del interior sucedia en toda la faja de la costa Cantábrica. De las espediciones terrestres y marítimas de Porlier por Galicia. Astúrias y Santander, hemos tenido ocasion de hablar en este mismo capitulo. Por entre Astúrias, Santander y Vizcaya se movia el partidario Campillo, hombre de los que honraban con su comportamiento aquella manera de pelear. Hacía lo mismo en Vizcaya don Juan de Arostegui; en Guipúzcoa don Gaspar de Jáuregui. llamado el Pastor, del ejercicio á que acababa de estar dedicado, y en Alava ganaba crédito en este género de guerra don Francisco Longa, natural de la Puebla de Arganzon. Pero más que todos los nombrados sobresalia en Navarra don Francisco Espoz y Mina, que descubriendo desde luego dotes especiales para el caso, superiores à las de su mismo sobrino Mina el Mozo, allegó pronto tanta gente, y desplego para acosar á los franceses tanto arrojo y tan buena maña, que picado ya del amor propio el general Reule que mandaba en aquella provincia, y haciendo e estion de honra destruir tan habil, molesto y temible enemigo, reunió en

Tomo xxiv.

26

settembre hasta 50,000 hombres para perseguirle sin descanso. Mina entonces diseminó su gente, enviando parte à Aragon y parte à Castilla, quedândose solo con otra parte de ella, para moverse con mas desembarazo y burlar con mas facilidad al enemigo. La Regencia le envié el nombramiento de coronel, y se hiso de él un pomposo elogio en la Gaceta.

Herido en una de sus escursiones à Aregon, volvió ó curarse ó Navarra. Tanta era la confianza y la seguridad que le inspiraban sus paisanos. Restablecido de su henda, comenzó nuevas empresas (octubre). Dividió so gente en tres batallones y un escuadron, que componian un total de 3,000 hombres. Corrió de nuevo les provincias de Aragon y Castilla, y en diciembre regresó otra vez à Navarra; combatió à los franceses en Tiebas, en Monreal y en Aibar, causándoles siempre gran quebranto, y su reputacion de guerrero iba adquiriendo grandes proporciones 🗥.

dole con su conseje tanto è mas dice un escritor español, era na-tural del pequello pueble de lde-cin, atundo en el valle de lburgolti, à tres leguas y media de provechosa lecclos: estos principios, pues conoció que sin cierta disciplina era imposible akanzar grandes resultados en la guerra y tener el apoyo de los pueblos. Así su primer acto, apenas tomó la labranza; y probabiemente no habras sontado la esceva sin la investidura de gefe de guerrilla, fise prender en Estella y fundarqua invasion de los franceses. Tenas entonces 27 años. Mozo de hidalgos sentimientos, alma arderosa y morazon intrepido, concidera y morazon intrepido, concidera y morazon toda la brioma juventad de aquella edad, y sengantes personales. En atentoso, si an concidera la épo-

Hocha esta reseña de las operaciones militares, y bosquejado el cuadro de la guerra en todas las provincias desde junio á fines de diciembre de 1810, vermos el estado en que se encontraban las desavenencias del rey José y el emperatior en hermano, con que terminamos tambien el áltimo capítulo, valiéndonos para ello del diario escrito por el conde de Mélita, que constantemente estaba al lado del rey José.

Sintiéndose éste altamente ofentido y rebajado. con la erección de les nuevos gobiernos militares de España hecha por Napoleon, con la emancipación en que habia colocade à los gobernadores, y con la desaprobacion de todas sus medidas administrativas temadas en Sevilla, no satisfecho con haber enviado el ministre Azanza à Perls con objete de que convenciera al emperador de la injusticia con que le trataba, y del desprestigio y menospresio en que hacia caer su autoridad para con los españoles, despechó en agusto si marqués de Almenara con carta para su bermano. La situación de José era desemperada, y no lo ocultaba á padie (1). En setiembre intercepturen les españoles un

ca en que l'ué ejecutado, en el schi dia un caracter mais l'impo-primier periodo de la formacion de «nente y más aparionado. Un an partida, enapdo todos por lo «contro no preside critair sin trea comun toteraban escesos, se halla «escolta de trescientos bombres, ya el temple y la nobleza de un character del todo ocupe-

(t) Numes ha sido mas Herrichin su posicion, deria et ceode de Mélio en aus notas del 15 ede agosto. Feitau todos los re-cursos, la guerra interior tome · Les provincias del todo ocupa-· das militarmente están una más ·infestacion de guerrilles que les

Segun los apuntes del 2 de se-tiembre, aquel dia faé nombrado Angulo ministro de Hacienda del

correo enviado por Azanza desde París con despachos para el rey Josó, en que contaba la conferencia que habia tenido con el ministro duque de Cadore (Champagny); en la cual le habia declarado éste que habian aido enviados ya 4 España 400,000 hombres y 800 millones, y que en lo succeivo no le asistiria el emperador sino con dos millones mensuales, que aquél se quejaba de los dispendios y liberalidades de la corte de Madrid, y del armamento de los españoles; que no habia podido arrancarle la menor satisfaccion por las vejaciones de sus generales; en una palabra, que su mision habia fracasado completamente. Con haberse publicado este despacho en la Gaceta de Cádiz, y conhaberse sabido al propio tiempo que el tribunal criminal establecido en Valladolid habia prestado juramento de fidelidad al emperador, no al rey, asistiendo á aquella ceremonia el mismo general Kellermann, apurose el sufrimiento de José, pareció decidido é abdicar, y en este sentido escribió á la reina (1).

En octubre recibió despachos del marqués de Almenara, anunciándole el mal resultado de su entrevisca con el ministro imperial; que habiendo manifestado à éste la resolucion del rey José de no consentir en pinguna desmembracion del territorio español, ni me-

«Melito en que apentes diarios, pe- «cider de son sort.»

rey José en lugar del conde de «rait décidé à quitter; il a ecrit tabarrus, que babla muerto en «basa ce seus et de la mantère la plus precise à la reise, et nous (1) «Le roi, decia el conde de «touckons au moment qui va de-

nos en la cesion de las provincias del Ebro, aun con la compensacion de Portugal, ni con otra mas ventajosa, Napoleon habia heche romper todas las neguciaciones. Un incidente que ocurrió en noviembre hizo casi imposible reanudarlas, porque una carta de Urquijo al marqués de Almenara escrita en lenguage hasta destemplado, tanto que el duque de Cadore la devolvió como un libelo que no podia guardarse entre los papeles de un ministro, y cuya devolucion se cree fuera dictada por el emperador, quitó toda esperanza de solucion favorable. En su virtud despachó el rey José á un sobrino suyo con cartas para la reina, en que le manifestaba su intencion de retararse á Mortefontame en caso de no obtener satisfaccion del emperador su hermano.

Vinieron entonces los sucesos de Portugal, la espedición de Massena y su situación apurada y comprometida, cuyas consecuencias anunciaban una nueva crisis para España, y confirmaban la idea en que estaban ya muchos de que la guerra española habia puesto un término á las prosperidades de Napoleon, y era el escollo contra el cual amenazaba estrellarse su gloria y su fortuna. En este estado recibió el rey José cartas de Azanza y de Almenara, en que separada y sucesivamente le participaban h ber tenido largas conferencias con el emperador, cuyo resultado habia sido darles órden de que partiesen inmediatamente para España. Efectivamente, con la diferencia de cuatro dias llega-



ron á Madrid. Azanza el 5. Almenara el 9 de diciembro. El 10 tuvo el rey consejo de ministros para tratar. del resultado de la mision de Almenara, que era quien ultimamente babia conferenciado con Napoleon. Reduciase à que en sus entrevistas, despues de inútiles demandas, y á veces de recriminaciones más o ménos fuertes de una y etra parte, no babia logrado obtener esperanza alguna ni de socorros en dinero, ni de cambio en el sistema de los gobiernos militares, ni de satisfaccion à las justas que as del rev sobre la conducta de los generales franceses: que lo único que en la última conferencia hobia acordado Napoleou era dejar á su hormana en, lubertad de intentar un arreglo con las Córtes españolas, ya reunidas en la Isla de Leon. Hé aquí los términos en que podia procurarse este arregio.

El rey, decia, puede proponer á estas Córtes que le reconoccan por rey de España conforme á la constitución de Bayona, y en cambio S. M. las reconoccrá como la representación verdadera de la nación. En virtud de este concierto Cádiz entraria en la obediencia del rey, y la integridad del territorio español seria mantenida. Napoleon declaraba que esta proposición era oficial, y escribia sobre ella a su embajador en Madrid; pero añadia que si no se llevaba á cabo se consideraba libre de tedo, compromiso con la nación española; que José podria por su parte convocar otras Cortes, y arreglar con ellas los intereses de sus Esta-

dos, pero entendiéndose que no habia de convocar à ellas los diputados de las provincias de allende el Ebro, porque no consentiria que concurriesen.

A pesar de la poca ó ninguna probabilidad de que semejante transacción pudiera realizarse, los ministros del rey José la habrian intentado, siquiera por declinar toda responsabilidad si de no procurarlo habia de yenirse mas adelante à alguna desmembracion de territorio. Pero era menester asegurarse del concurso y de la garantía de la Francia para este arregio, pues habia el convencimiento de que sin su ayuda y sin su aprobacion oficial no era posible concertar nada estable. No se hizo esperar el desengaño, puesto que habiendo hablado el ministro Urquijo con el embajador de Francia, éste declaró que ai bien habia recibido autorizacion del emperador para Aublar de este negocio, tenia órden formal de so escribir nada sobre él. Semejante respuesta cambiaba enteramente el estado de la cuestion, y por unanimidad se convino en que era inútil ya deliberar sobre tal objeto. Más y más disgustado el rey José con los maevos obstaculos que cada d.a se le presentaban, volvió á manifestar deseos de alejarse de un país en que no esperimentaba sino amarguras y sin sabores.

Tál era la situacion de las cosas, bajo los puntos de vista en que las hemos examinado, al espirar el año 1810.



## CAPITULO XII.

## CÓRTES.

## SU INSTALACION.—PRIMERAS SESIONES.

1810.

(De junio à fin de diciembre.)

Progresos de la opinion pública respecto à este punto. — Impaciencia general.—Consulta de la Regencia sobre una ciduavia de la convocacorio.—Acuérdese la resultou eu una sola cámbra ó estamesto.-Decreto de 18 de junio.-Método de eleccion.-Diputados nuplantes.—Representacion que se dió en las Córtes à las provincias de eltramar. -- Número de sus representantes y modo de nombrarios.—Restablecense los antiguos Consejos.—Cuestion sobre la presidencia de las Córtes: cómo se resolvió. — Selembe apertura é instalacion de las Córtes generales y extraordinarias en la Isla de Leon - Juramento. - Salou do seriones .- Sesion primera. - Diacarso.—Nombramiento de mesa.—Primeras proposiciones y acnerdos.—Cérebre decreto de 24 de setiembre.—Declaracion de la legitimidad del monarca. - Soberania nacional. - Division de poderes -- Oradores que comenzaron à descellar en este debate.-- Coagulta de la Regencia. — Resolucion. — Sesiones públicas. — Felicitaciones.-Notable proposicios y acuerdo sobre incompatibilidad extre el targo de diputado y los empleos públicos.—Sesiones secretas. -- incidente del duque de Orieana. -- Idem del obiapo de Oreaas achre sp resistencia à reconocer y jurat la soberante nacional.-Marcha y terminacion de este enejose conflicto.—Renuncia de la

Regancia. — Nombramientos de suevos regestas. — So mismero. nombres y estalidades. — Conflicto producido por el marqués de Palacio.—Se arresto, y causa que se le formó.—Destierro de los ex-regentes. — América: principio de la insurreccion de aquellas provincias.—Causas remotes y préximas.—Medidas de la Central y de la Regencia para colocaria. Movimiento co Coracas. — Em Bacacos-Aires - En Nueva Granada. - Traisse este punto en las Cortes. — Providencias. — Derecho que no coacede á los americanos.-Debate y decrete cobre la libertad de Emprents - Partidoq políticos que con motivo de esta discusión se descubrieron en la ammbien. - Oradores que as distinguieron. - Establecimiento y reduccion de un Diario de Côrtes.—Varios asuntos en que éstas en ocuparon. Monumente al rey de Inginterea. Dietas à les diputados. - Rogativas y penitencias públicas. - Empréstico. - Suspenalon de provisiones eclesiánticas.—Reduccion de sucidos e los ampleados. — Declaracion sobre incompatibilidades. — Macion sobre los proyectes de Fernando VIII — Discusiço sobre el regismento del poder ejecutivo.-Comision para un proyecto de Constitucion.idem para el arregio y gobierno de las provincias.—Proposiciones varias. — Nuevas concesiones à los americanos. « Critica que algunos hacian de las Córtes. -- Cuestina sobre trasladarse à punto más seguro. - Incontrastable firmesa de los dioutados.

Pronunciabase indudablemente cada dia más la opinion pública en favor de la reunion de las Córtes, como remedio salvador para la independencia y la libertad de España en la laboriosa crísia que estaba atravesando: idea y deseo que muy al principio del levantamiento nacional indicaron ó espresaron algunas Juntas de Gobierno, que encontró adictos y patronos en la Suprema Central, que fué tomando cuerpo hasía ser adoptada por la mayoría, y que últimamente al disolverse la Central para ser reemplazada por el Consejo de Regencia se formuló en decreto de con-

socatoria llamandelas para el 1.º de marzo de este año de 1810. La cláusula, «si las circunstancias y la defensa del reino so permitieren,» intercalada en el decreto, y la gravedad de los sucesos que sobrevinieron, principalmente en la parte de Andalucia donde el gobierno supremo de la nacion se habia refugiado, y las dificultades que para el nombramiento, traslacion y reumon de los diputados ofrecian la mayor parte de las provincias del reino ocupadas por tropas enemi gas, dieron ocasion à la Regencia, á la cual motejaban ya muchos de poco afecta á la institucion, por más que ella protestase siempre contra este cargo ó censura, para irlo dilatando indefinidamente fuera del plazo designado en la convocatoria.

Iba no obstante creciendo la impaciencia de ver reunida la asamblea nacional, y manifestábanla los diputados de algunas juntas que residian en Cádiz. La Regencia, como queriendo mostrar que se anticipaba á aquellas demostraciones, llamó á su seno á don Martin de Garay (14 de junio), para que, como accretario que habia sido de la Central, dijese si el ánimo y la resolución de esta, al espedir la convocatoria de enero, había sido que se celebrasen las Córtes divididas en dos Estamentos, ó bien que se congregasen y deliberasen juntos prelados, grandes y diputados. Garay contestó que la intencioa de la Junta había sido que se celebrasen por Estamentos, pero que la premura en que las ocurrencias de entonces la habían



priesto, no le habian permitido espedir al pronte sinola convectoria del Estado general, que era la que más argás, y por le tanto el público se habia persuadido de que habian de concurrir les indivíduos de todos los estados premiseramente, y por consecuencia de que no habeia amo un solo Estamento. Era verdadlo que informaba Garuy; como que en el artículo 15.º del decreto de la Central se habia diche esplicitamente: Las Cortes se dividirán para la deliberación de · las materias en dos solos. Estamentos, uno popular, «compuesto de todos les prosuradores de las provia- cias de Repaña América, y otro de dignidades, en que se remairán les prelados y grandes del reino » Esta había sido siempre la opinion de Jovellance, autor del documento, y el alma de este negocio en la Junta. Pero no es menos cierto que la convocatoria 🛦 los grandes y prelados no se circulé, que por tanto la creencia general era de que habria una sola camara, y que este sistema parecia tener abora más partidarios.

En tanto que esto se trataba, y se buscaban los papeles concernientes al aeunto, dos diputados de los residentes en Cádiz, don Guillermo Hualde por Cuenca, y el conde de Toreno por Leon, presentaron á nombre de los demás una esposicion á la Regencia (17 de junio), pidiendo que se apresurase la celebración de las Cértes y que nada se añadiese á la convocatoria de 1.º de enero; papel que produjo contestaciones ágrias en-

tre el obispe de Orense, presidente de la Regencia, y los dos comisionados. Otro tanto pidió al dia siguiente la Junta de Cádiz. Y al propio tiempo el Consejo supremo de España é Indias, con motivo de los proyectos de boda de Fernando VII. que le fueron denunciados, dió aquel célebre informe de que hicimos mérito en otra parte, aconsejando como único y eficáz remedio para todo la pronta reunion de Córtes, recomendándola con urgencia y con tres *luegos* : conducta estraña en quien nunca habia dado muestras de apego á tál institucion, y en que acaso obró á ampulsos del torrente do la opinion pública. Todo debió influir en la pronta aparicion de un decreto de la Regencia (18 de junio), reiterando la convocacion de las Córtes, y mandando que los que hubieran de concurrir à ellas se halláran en todo el mes de agosto en la Isla de Leon, que se avisára con urgencia à los que hubieran de venir de América con el mismo objeto, y que entretanto el Consejo informára sobre las dificultades que ofrecia la convocatoria de 1.º de enero (!).

Ofrecialas en efecto, pues si por una parte no habia duda de que el pensamiento y el ánimo de la Junta

(i) El conde de Toreno, que en Càdiz. Nada dice, y es bles calidica à la Regencia en términos bastentes fueries de desaficionada a la institución de las Cortes, y supone en ella intencion deliberada para no buberna reunalo santes, parece atribute el decreto santes, parece atribute el decreto de asuno, debe verse el Diarto de casi exclusivamente à la resulta. casi exclusivamente à la repre-gentacion de aquellos diputados y a la fermentacion que produjo cional.

sus actas y operacioner que pre-sentó despues el Congreso na-



Central habia sido que hubiese dos cámaras; la convocatoria para la que habria de representar el brazo eclesiástico y la nobleza no se habia publicado; como para una sola se habian hecho ya algunos nombramientos en grandes y prelados; habíanlo entendido así muchos. y el aire que por entonçes corria inclinaba la opinion de este lado, bien que ni todos los que la sostenian pasahan por afectos à este género de asambleas, ni todos andando el tiempo pensaron acerca de esta materia. como ahora pensaban. La Regencia consultó à varias corporaciones, y entre ellas al Consejo entero, que se dividió en mayoria y minoría, siendo aquella faverable à la opinion que por fuera predominaba. Opinó no obstante el Consejo de Estado que si bien no convenia alterar la convocatoria, la nacion reunida por sus representantes resolveria después si habia de dividirse en brazos ó estamentos. La Regencia al fin optó por que no asistieran por separado las clases privilegiadas. Tras este punto fueron resolviéndose otros, tambien prévias muchas consultas, à saber: que por esta vez cada ciudad de las antiguas de voto en Córtes pombrára para diputado un indivíduo de su ayuntamiento:—que del mismo derecho usaria cada junta provincial, como en premio de sus servicios:-que para el resto de la diputacion se elegiria uno por cada 50,000 elmas, y por el método indirecto, pasando por los tres grados de junta de parroquia, de partido y de provincia, habiendo de sortearse después entre los tres



que hubieren reunido la mayoría absoluta de votes.

Fuéronse resolviendo igualmente otras dudas y dificultades, nacidas tedas de la gravedad y novedad del caso en circunstancias tan complicadas. Acordóse que las provincias de nuestros dominios de América y Asia tavieran representacion en cetas Córtes, como ya lo habia acordado la Junta Central, pero dándole ahora mayor ensanche, y variando algo el sistema do eleccion. Y como la premura del tiempo no daba lugar à que llegaran oportunamente de tan remotes paises los diputados propietarios, discurrióse, y así se acordó, que se nombraran suplentes para el desempeño interino de tan honroso cargo basta la llegada de aquellos. Estos suplentes habian de ser elegidos de entre los naturales de aquellos dominios que residian en la península, y tenian las cualidades que exigia el decreto de 1.º de enero, para lo cual se encargó á don Jose Pablo Yaliente, del Consejo de Indias, que formara la lista de ellos, y presidiera tambien las elecciones. Iguat temperamento se adoptó para suplir la representacion. de las provincias españolas ocupadas por el enemigo, y donde no podian hacerse las elecciones. Estos suplentes habian de ser elegidos de entre los emigrados de cada provincia que existian en Cádiz y la Isla de Leon, de que hab a sobrado número, pues pasaban de 100 los elegibles de cada provincia, y llegaban á 4,000 los de Madrid. Tomáronse estas providencias en agosto y principios de setiembre, y las elecciones se verificaron, recayendo en lo general en hombres de capacidad y de luces (1).

Tambien se hizo una adicion à la convocatoria disponiendo que en las provincias cuya capital estuviera ocupada por el enemigo pudiera hacerse la eleccion en cualquier pueblo de ellas que se encontrara libre, hajo la proteccion del capitan general, y que se dispencáran aquellas formelidades de la convocacion que fueran impracticables; medida en que vió inconvenientes y sobre la que representó haciendo observaciones una parte del Consejo, pero que era inevitable en la situacion estraordinaria de la nacion, y en que importaba más ir derechamente y de buena fé al fin que observar estrictamente las formalidades legales. Aun así fué admirable el resultado general de la elección, puesto que salieron de las pruas nombres que tanto lustre dieron. luego á la patria, hombres ilustrados, muchos de ellos ióvenes briosos, amigos los más de reformas, aunque los habo tambien fogosos enemigos de toda innovacion. De la preponderancia que habrian de tomar aquellos debió recelar la Regencia, puesto que á ma nora de quien buscaba contrapeso al influjo de las nuevas ideas restableció todos los Consejos bajo su antigua planta (16 de setiembre), siendo conocidos muchos indivíduos de estos energos, y principalmente los del Consejo Real, por aferradamente adictos al régimen



<sup>(!)</sup> Los supientes fueron, 50 por las de España. por las provincias de Indias, y 25

antiguo. Si tál fué el propósito de la Regencia, erró en su cálculo, pues nada podía entonces resistir al torrente de las nuevas tendencias que se desarrollaban.

Los poderes que se dahan á los diputados eran ámplios y sin limitación ni restricción alguna, puesto que se espresaba que se les conferian no solo para restablecer y mejorar la constitución fundamental de la monarquia, sino tambien para acordar y resolver, con piena, franca, libre y general facultad, sobre todos los puntos y materias que pudieran proponerse en las Córtes. Y como hubiesen ido ya llegando muchos diputados, y se convincese en que bastarian la matad mas uno de los convocados para hacer legalmente la apertura del congreso, se acordé que ésta se verificase el 24 de seuembre, á cuyo efecto se traslado el 22 la Regencia de Cádiz á la Isla. Aspiraba el Consejo real à que su gobernador prosidiese la asamblea, y la Cámara de Castilla a examinar los poderes de los diputados. Ni uno ni otro cuerpo logró su preposito: para impedirlo se tomó el pru lente temperamento de que la Regencia examinára los poderes de seis diputados de los propietarios, y aprobados que fuesen, estos examináran después los de sus compañeros: y respecto á presidencia, se acordo que la misma Regencia presidiese la sesion solemne de apertura, y concluido este acto, las Córtes nombrarian presidente de entre sus individuos. Hiciéronse además los convenientes prej arativos para el ceremonial de

la apertura, cuyo dia se aguardaba con ansiedad grande.

Dia memorable tenia que ser en efecto en los fastos de la nacion española aquel en que iba á inaugurar la era de su regeneración política, aquel en que iba á entrar en un nuevo período de su vida social, aquel en que iba à realizarse la transicion del antiguo régimen al gobierno y à las formas de la moderna civilizacion, aquel en que se iba á dar al mundo el espectáculo grandioso y sublime de un pueblo que alevosamenta invadido y ocupado por legiones estrangeras, en medio del estruendo del cañon enemigo, y en tanto que en las ciudades y los campos se meneaban sin tregus ni reposo las armas para sacudir el yago que intentaba imponerle el gigante del siglo. iba á levantar en el estrecho recinto de una isla, con digaidad admirable y con imperturbable tirmeza, el magestuoso edificio de su regeneracion, á constituirse en nacion independiente y libre, à desnudarse de las viejas y estrechas vestiduras que la tenian comprimida, y á modificarlas y acomodarlas á las holgadas formas de gobierno de los pueblos mas avanzados en cultura y en civilizacion.

Amaneció al fin el 24 de setiembre, y con arreglo A lo que se tenia preparado, tendidas las tropas por toda la carrera en dos filas, circulando trabajosamente por las calica un gentío inmenso, presentes unos cien diputados, de elios las dos terceras partes pro-

Тоно ккич.

27

pietarios, congregáronse estos á las nueve de la manana en el salon del ayuntamiento, de donde luego se trasladaron procesionalmente, presididos por la Regencia, à la iglesia mayor. Celebrose allí la misa del Espírita Santo por el cardenal de Borbon, con asistencia de los ministros de las naciones amigas, y de un lucido concurso de generales, gefes y otras personas de distincion, y terminada la sagrada ceremonia se procedió a tomar el juramento á los diputados en los términos siguientes.—«¿Jurais la santa religion católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna. en estos reinos?—¿Jurais conservar en su integridad ·la nacion española, y no omitir medio alguno para · libertarla do sus injustos opresores?--: Jurais conservar á nuestro amado soberano el señor don Fernando VII. todos sus dominios, y en su defecto à «sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos -sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle - en el troto?--: Jurais desempeñar fiel y lealments el encargo que la nacion ha puesto á vuestro cuidado. • guardando las leves de España, sin perjuicio de al-∗terar, moderar y variar aquellas que exigirse el bien. «de la nacion?—Si así lo hiciéreis. Dios os lo premie, y ni nó, os lo demande. -- Todos respondieron: - Si jurarnos.»—Se cantó el Te Deurs, se hizo una salva general de artillería, y concluido el acto religioso se encaminó todo el concurso al salon destinado a las sesiones.

Era éste el coliseo, el edificio de la poblacion que había parecido más á propósito para el caso. La Regencia se colocó en un trono levantado en el testero; delante de una mesa inmediata los secretarios del despacho; los diputados en bancos á derecha é izquierda; en las tribunas ó galerías del primer piso à la derecha el cuerpo diplomático, grandes y generales, á la izquierda las señoras de la primera distincion; ocupaba los pisos altos una numerosa concurrencia de ambos sexos. El obispo de Orense, como presidente de la Regencia, pronunció un breyo discurso, declaró instaladas las Córtes y que podian proceder al nombramiento de presidente, y acto continuo se retiraron los cinco regentes dejando sobre la mesa un papel, en que transfestaban que habiendo admitido su encargo hasta la instalacion de las Córtes, habia concluido sa mision, y era llegado el caso de que éstas nombráran el gobierno que juzgaran mas adecuado al estado crítico de la monarquía.

Aunque abandonada, por decirlo así, la asamblea a sí misma, sin reglamento, sin antecedentes, sin esperiencia, y con un gobierno dimisionario, no por eso se desconcertó. Con admirable calma procedió al nombramiento de presidente interino y al de escretario, recayendo el primero como de más edad en don Benito Ramon de Hermida, y el segundo en don Evaristo Perez de Castro. Procedióse despues por votacion al nombramiento en propiedad de la mesa, regultando



elegido presidente el diputado por Cataluña don Ramon Lázaro de Dou, y secretario el mismo Perez de Castro. El presidente se renovaba cada mes, y se aumentó hasta cuatro el número de secretarios, renovándose tambien meneualmente el más antiguo. Dióse luego lectura de la renuncia de los regentes, y nada se resolvió sobre ella, declarando solamente el Congreso quedar enterado.

De hecho, yain que hubiese precedido deliberación, comenzaban las sesiones siendo públicas, de lo cual se alegraban los enemigos del gobierno representativo, y tal vez de intento lo dejó correrasi la Regencia, crevendo que, noveles é inexpertos como eran los diputados, aunque instruidos, ó se estraviarian, ó se enredarian en fútiles cuestiones que desacreditáran la institucion. El público aguardaba con impaciente y ansiosa curiosidad el momento de ver como inauguraba sus tareas la rueva representacion nacional. Tocó esta bonra al diputado por Extremadura don Diego Muñoz Torrero. venerable, docto y virtuoso eclesiástico, rector que hahia aido de la universidad de Salamanca, el cual se levanto à proponer lo conveniente que seria adoptar una serie de proposiciones que llevaba dispuestas, y que con admiración y asombro general fué desenvolviendo y apoyando en un luminoso y erudito discurso, ritando leves antiguas y autores respetables, y haciendo aplicacion à las circunstancias actuales del reino. Las proposiciones, que leyó luego formulades su particular

amigo el secretario don Manuel Luxan, abrazaban los puntos siguientes:

 One los diputados que componian el Congreso y representaban la nacion española se declaraban legítimamente constituidos en Córtes generales y extraordinamas, en las que residia la soberania nacional.—2." Que conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocian, proclamaban y juraban de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII. de Borbon, y declaraban nula, de ningun valor ni efecto la cesion de la corona que se decia hocha en favor de Napoleon, no solo por la violencia que había intervenido en aque-Illas actos injustos é degales, sino principalmente por haberle faltado el consentimiento de la nacion.—3.º Que no conviniendo quedasen reunidas las tres potestades, legislativa, ejecutiva y judicial, las Córtes se reservaban solo el ejercicio de la primera en toda su estension.—4.\* Que las personas en quienes se delegase la potestad ejecutiva en ausencia del señor don Fernando VII., serian responsables por los actos de su administracion, con arreglo á las leyes: habilitando al que era entonces Consejo de Regencia para que interinamente continuase desempeñando aquel cargo, bajo la espresa condicion de que inmediatamente y *en la mis*ma sesion prestare el juramento siguiente: - Reconoceis la soberanía de la nacion representada por los diputa-



dos de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Jurais obedecer sus decretos, leves y constitucion que se establezca, segun los altos fines para que se han reunido, y mandar observarios y hacerios ejecutar?—¡Conservar la independencia, libertad é integridad de la nacion? -- La religion católica, apostócica, romana?-- El gobierno monárquico del reino?--; Restablecer en el trono á nuestro muy amado rey don Fernando VII. de Borbon?--; Y mirar en todo por el bien del Estado?-- Se confirmaban por entonces todos los tribunales y justicias del reino, así como las autoridades civiles y militares de cualquier clase que fuesen.—6." Se declaraban inviolables las personas de los diputados, no pudiéndose intentar cosa alguna contra ellos; sino en los términos que se establecerian en el reglamento que habria de formarse.

A la lectura de estas proposiciones siguió una discusion, que admiro a todos por lo razonada y lo circunspecta, en la cual brillaron, entre otros oradores, y aparte de Muñoz Torrero, don Antonio Oliveros, don José Mejta, y don Agustin Arguelles, que descoitó desde esta primera sesson, y fué el principio de la gran reputacion que robusteciéndose en las sucesivas, llego á darle la celebridad que tuvo de primer orador. Las proposiciones fueron todas aprobadas, con mucho aplauso de los concurrentes, y bien puede decirse que foeron la base y fandamento del editicio político que aquallas Córtes estaban dispusatas á erigir. Elha ounstituyeron lo que en llamó el Decreto de 24 de entrombre 👯 El debate se prolongé hasia más de las duce

(1) Real decrete de les Céries generales extraordinaries, 36 de

guembre de 1810.

Don Fernando VII, por la gra-cia da Dios, rey de Espala y de las Indias, y en su succesta y mutirisad el Consejo do Regende autorizado internamento d todos los que las presentes vie-res y entendieren, asbed, que en las Cortes generales y animated marins, congregadas on la Real fala de Leou, se resolvió y decretó io alguiente

Los diputados que compuesos este congreso y que represenran lagaturamente coastituides en Cortes generales extraordinarias, y que rescie en alias in atherania

Las libries generales y extruordinavias de la nucion espudola congregadas en le Real John de Leon, conformes en todo cen in volunted general promuncials del mode mas energica y potente, reessocies , proclamos y Juras de nuevo pur sa muico y legilmo rey al sebor des Fernando VII. de Perboa: y declaran unia, de ningun vator ni efecto la cestora de la corues que se dice becks en fatur de Mapelene, no solo per la violencia que fotere no em equellos actos fejustos é ilegales ulas proalpalmente pur fullaries el consen-timante de la nación

Ne couviniendo quedes reuni-Uvo y el ŝudiciario, declaras las Cortes generales y extraoadesa-

nos en quiesen delegaren el po-dar ejeculiyo na expensia de aucatro legitimo rer al señor dua Perusedo VIL, quedau responsibles à la necies per el tiempo de su administración, ses arregio à sus

Las Côrtes generales y extraoólearlas dabilitan á les individues que componian el Consejo de Rogeneta para que bajo esta misma denominación interinamente y hanta que las Cortes vitina el go-

bierno que más convenga, ajernan el poder ejecutivo. El Consejo de Regencia pera unar de la habelitación declarada. anteriormento, reconacerá la naheratus nacional de las Cortes, y lurara obedienda à las leyes y é cretos que de ollas emanares, à cuyo fin ponarà inmediatamento que se in hage constar este de-creto, à la sala de secion de las Cortes, que le esperan para eme acte, y se helian en melon paran-

Se declara our in formula doll reconocimiento y jucunente que ha de Incer el Carsage de Regencia, es la siguiente: 👍 Reconocela la soberania de la nación repremetada por los disetados de astae Cortes generales y extraordimarias? glurals shedeter sus de-cretos, leyes v sonstitucion que se ostablenca negan les santos fluos para que se han remaido, y man-dar observarius y ha erios ejecu-tar? ¡Gonservar in Independencia, libertad a integridad de la macion? Cortes generales y extraondena-rias que su reservan el ejercicio puntata", il generas municipa-del poder legislativo en toda su con del reino? Thestablecor en ul minuscios.

Las Chrise generales extrao-dinarias detiaran que les porcu-rer en todo pur el bian del Estade la noche; y con arregio à uno de los articulos, aquella misma noche se presentaron los regentes à prestar el juramento formulado de la manera que se ha visto, à escepcion del obispo de Orense, que se seensó por lo avenando do la hora, y por sus schaques y edad, pero que en realidad se abstuvo por otra causa, que como veremos, hizo mucho ruido despues.

Pasó al siguiente dia la Regencia à las Côrtes un escrito, esponiendo, que pues babis jurado la soberanía de la nacion y la responsabilidad que como á poder ejecutivo le correspondia, se declarase cuáles eran

do? El sel to hickerete, littes es ayude; y il no, sereis responsable à la nacion con arregle à les formes.

Les Côttes passeules y extraordinaries confirman per alors todes les tribunales y justices esmblecidas en el reles para que enplicuen a iministrado justicia acuma las leves.

argun im leyes.

Las Corres generales y estraordinaries confirman per abore notes las nutoridades riviles y
militares, de cualquiera class que

Las Còrtes generalm y extrac dirarias decincia, que las personas de los diputados son inviotables, y que no , e pueda intentar por ninguna autoridad ad persona particular ema alguna contra los diputados, nico en los terminos que se establezcan en el pegiamento general que ra à formarne, y à cuyo efecto at nombrará una camician.

Lo tendré entendido el Conmio de Regencia, y passes acta continuo à la sala de las sesiones de las Córtes para prestar el juramento ladicado, reservando el publicar y circular en el reino este decreto, hasta que las Córtes manificates cómo convendrá haceres; lo que se verificará con toda bravedad. Real Isla de Leon, 94 de actembro de 1816, à un ouen de la noche Ramon Lámeo de Dou, Presidente. — Evaristo Paren de Castro, recretario

T para la debida ejecucion y complimento del decreto que presende, el Consejo de Regeneia dedena y manda a todos la tribuna-las, justicias, gefes, gobernadores, y demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y diguilad, que la guarden, hagan guardar, compilir y e,ecular en todas sus partes. Teodresia entencido y discondente lo cercacio à su compiliamento. Proncisco de Renvedra Javier de Castaña — higuei de Lardashal y finhe — higuei de Lardashal y finhe — higuei de Lardashal y finhe — heal Isia de Leon, 26 de nettembre de 1818.—A don Montas Marta Siarra.

las obligaciones y hasta dónde se estendian los límites de este poder y de aquella responsabilidad. Con recelo fué oida por los más suspicaces la consulta, sospechando que envolviera oculto y ann maligno intento. De todos modos se pasó á una comision compuesta de los señores Hermida, Gutierrez de la Huerta. y Muñoz Torrero, los cuales presentaron cada uno separadamente su dictámen. Desechados los de los dos primeros, se aprobó el de Muñoz Torrero, reducido á decir, que en tanto que las Cortes formaban un reglamento acerca del asunto, la Regencia usase de todo el poder que fuese necesario para la defensa, seguridad y administracion del Estado en las circunstancias del dia, y que la responsabilidad de que se hablaba tenia por objeto unicamente excluir la inviolabilidad absoluta que correspondia solo á la persona sagrada del rey (i),

(1) Real decreto de las Córtes generales y extraordinarias fecha 25 de setiembre de 1810.

25 de setiembre de 1810.

Don Fernando VII por la gracia de Dios, rey de España y de Insludies. Y en su ausencia y cautividad el Consejo de Rogencia, autorizado Interioamenie, à todos los que las presentes vieres y entendieren, sabed. Que en las Contes generales y extraordinarias, congregadas en la Real Isla de Leon, se resolvió y decreto la riguiande.

ne resoluté y decreto la rigulante: Las Côrtes generales y extraordinarlos declaran à consecuencia del decreto de ayer 24 del corriente que el tratamiento de las Côrtes de la Racion deba ser, y será de aqui en adelante de Magestad. Las Côrtes generales y extraorduarisa ordenan que durante la cautividad y ansencia de auestro legitimo rey el señor don Fernando VIII, el poder ejecutivo touga el tratamiento de Alteza. Las Cortes generales y extrate-

Las Lories generales y extractdinarias ordenan que los Tribunales Supremos de la Nacion, que interinamente has confirmado, teugan por abora el tratamiento de Altera.

Las Córtes generales y extraordivaries ordenan que la publicación y los decretos y leyes que de eltas emanaren, se luga por el poder ejecutivo en la forma siguiente:

Don Fernando VII por la gracia

Las concens continuados siondo póblicos, los discarsos en prenunciadas generalmente de polabra, mondo muy poem los que los lievados escritos, y los isma. Faé prevalecidade la printida de lo primero, como año

do Dios, roy do Repolit y de ha indiae, y en su susencia y cataliridad el Cousejo de Regencia, autovimdo interinamente, à todos los que ha presentes vieron y entrodezen, salved: Que en las Cértos generales y extraordistarias congregadas en la Reactela de Leon, as pesolvio y decreto lo siguiente:

Las Cortes generales y extraor-Cantas unimass que los genera-los an gefe de traion los exircitos, lus « comos gonerales de las provincias, les may reverendes ernoblepes y reverendes bispes, todus un beibannen ju ter de gem viacia, nyurtamientos, justicias, peles, generaciares y demás aurbdaure au to ter come mittates y erlesiasticas, de cualquiera close y dignidad que seam, los ca-bidos eclesiasicos y los consuladut sagas et com atmento y pertes generales de la Nacion de los pueblos de su renidencia, bajo la Bennela con que le ha beche el Convey de begeneta e pue el gational en gefe de este ejectito, los presidentes, potennoloxes à de-canus de los consejos Supremos existences on Cadin, como los gabecuselores militares de aquelts y suin plans, paren à la sola de sesionom de las Cortes para hocertes y enforma sel infismo que los ge-nerales en pele de las ejércitis. capitante generales de las provin-tica, y demas gefes siviles, sud-tante y eclesiastros extant de sus respectivas subalterates y depondicutes et mismo reconscimiense p present de Y que el Carraga de Régimen de cuenta à las Cértes de batteres au ajectitade per me sus-

protivac gateridaries.

Dedo un la Real Ista de Long à III de settembre de 1910.—Lamon Lazare de Don, Presidente. —Evaciato Persa de Castro, Socratario. — Montal Luzan, Socraria.

Real decrute de 17 de estimatire de 1810, amplianció del de 16 del municipos relevante de facultades del poder ejecutivo do el descripció de sus finaciones.

«Las Cortes generales y ontravelinarius declurate que un al docteso de 36 de accientes da ésie bile no se han impuesto lirokes à las facultades propias del poles sprudes r que aurin an lectes por les Cortes un regismento que les seises um te meto to defense arguretted y also mot-tracion del Estado en las criticas en gen bebildet det des de gradenemempe al Consejo de Regencia authe or favorage or ex by taken the telediabsoluta que corresponde à la per-mea segrada del rey. En cuanto al mode de comunicación quire de Consejo de Regencia y las Córtos, miguras como escablecon of muo onn Vermente, un seguirà u-mado al medio adopte de lessa aqui. Le tea-des entendino el 1 mayo la linapencia da contesta sen a era llerno ria de 36 del corriente mes. Dado en la Isla de Leon a las emstro de la makana del dia 37 de setiembra de 1810, Rasson Latare de Bou, Presidente. -- Evarino Peres de pps, Sacretarit.

propia para dar anumecion, viveza é interés à los debates parlamentarios. Se formaban comisiones para que informáran sobre los asuntos que después babian de discaturse en público y votarse. Pero al propio tiempo que se agolpalian en el Congreso las felicitaciones de los amigos de las reformas y los placemes por su conducta, los adversarios de ellas tildaban el decreto de 24 de settembre de poco monárquico y de stentatorio á los derechos de la potestad real, principalmente por la declaracion de residir en las Córtes la soboranta, ejendo last que estas inismas habian llamado soberano al rey en el juramento que acababan de prestar los diputados. Aquella declaracion, que habia de ser todava objeto de controversia en los tiempos sucesivos, tampoco agradó á la Regencia, la cual, si bien reconoció de hecho el principio, ó se sometió á él con el juramento de la nache del 24, no oculto mucho ser contraria è sus ideas aquella doctrina.

Entre los motivos que hicieron á las Córtes mirar cen recelo y de reojo á la Regencia, fué uno de ellos el designio que en ella creyó vislumbrar de ganar los diputados por malos medios, tal como el de conferir-les empleos y mercedes, como lo hizo especialmente con algunos americanos. Picó esto a los demas en tales términos que dió ocasion á que el diputado catalan y conocido escritor don Antonio Capmany presentára y apoyára, salpicándola con frases satíricas, aque-

lla célebre proposicion que decia: Ningua diputado. «así de los que componen este cuerpo como de los que en adelante hayan de completar su total número, pueda solicitar di admitir para si, ni para otra per- sona, empleo, pension, gracia, merced ni condecoracion alguna de la potestad ejecutiva intermamente ha- bilitada, ni de otro gobierno que su adelante se constutuya bajo de cualquiera denominacion que sea; y si desde el dia de nuestra instalacion se hubiese re-·cibido algun empleo ó gracia, sea declarado nulo. · Proposicion que se aprobó con alguna alteracion leve, pero añadiendo en cambio, que -la prohibicion se estendiese à un año despues de haber los actuales di- putados dejado de serlo.» Insigne y loable muestra. de abnegacion y desinterés que dieron aquellos ilustres patricios, utilisima entonces, atendido el abuso que de la provision de empleos habian hecho las juntas, y en que parecia inclinada à incurrir tambien la Regencia. pero que el tiempo acreditó ser nociva al buen servicio del Estado en términos tan generales y absolutos; pues aparte de que habia otros medios más disimulados y por lo mismo más innobles con que tentar la codicia del diputado que tuviese propension à tal flaqueza, se vió que em privar á la patria de sus más ilustrados y útiles servidores, señaladamente para los puestos que requerian condiciones de ciencia, de esperiencia y de respetabilidad.

No desezonó menos á aquellos representantes el

abuso cometido por el ministro de Gracia y Justicia don Nicolás María de Sierra, de quien se supo que en una órden dirigida á la Junta de Aragon mandando que eligiese por sí los diputados de la provincia, la había recomendado una lista de candidatos, en que se incluía à sí mismo, al oficial mayor de su secretaría don Tadeo Calomarde, y al ministro de Estado don Busebio de Bardaxí. Cierto que cuando este hecho llegó á noticia de la Regoncia, interpelado el ministro, y confesado por éste haber sido él el autor de la real órden, la Regencia se mostró asombrada del atrevimiento y anuló la eleccion, pero el ministro no fué exonerado y se mantuvo en su puesto. Con lo cuál y con no haberse visto tomar ninguna providencia fuerte, como se juzgaba merecia el caso, presumióse no haber sido estraños á él algunos de los regentes; y estas cosas iban produciendo desconfianza y desvio entre la Regencia y las Córtes.

Fué práctica de estas Cortes tratar en sesiones secretas estos y otros asuntos que tenian cierto carácter de reservados; eran contados los dias en que no se celebraba en secreto alguna parte de la sesion, y doró la costumbre todo el tiempo de la legislatura (1). Así

<sup>(4)</sup> No comprendenos cómo dable que no se abandonó en tehablando de esta practica pudo da la legislatura, questo que tedecir Toreno: «Metodo que, por decirlo de paso, reprobabas varios diputados, y que en lo venidero casi del todo llegá d abandosaraz.»—Revolucion de España,
jib. XIII.—Para nosotros es lodu—
Si Toreno quiso referirso a las

se trató en la del 30 (setiembre) el incidente ocurrido. con el duque de Orleans, que habiéndose presentado à las puertas del galon pedia se le permitiese entrar y hablar á la barra; peticion á que se negó el Congreso con firmeza, saliendo á comunicarle la resolucion una comision de dos diputados (1). Así se trató tambien el ruidoso asunto del obispo de Orense. Este célebre prelado, de quien dijimos ya no baberse presentado como presidente de la Regencia à prestar el juramento en la noche del 24, no pudiendo vencer su repugnancia á jurar la soberanía de la nacion, renunció el cargo de regente, y hasta el de diputado, pidiendo permiso para retirarse á su diócesi. Las Córtes, respetando las opiniones y aun los escrúpulos del ex-regente, accedieron á su súplica. Mas en la sesion del 4 de octubre presentése y se levé un papel del mismo obispo, que causó una sensacion grave. Era un escrito, en que después de dar gracias à las Cortes por la admision de su renuncia y por la licencia que le habian otorgado, impugnaba la declaración hecha de existir la soberania en el Congreso nacional, sacaba de ella las consecuencias que le parecia, comparaba los primeros pasos de las Córtes con los de la revolucion

Córtes de otres épocus posterio-res, tenia razon, pero no com-prendiendo su otra mas que uquelle, por lo menos percos ha-ber atudido a aquella y no ú otra (1) Este suceso del duque de Urlean, con los largos natece-dentes que se los largos natece-dentes que se los largos natecedentes que ya traia, constituye separado.

francesa, censuraba á sus compañeros de Regencia por baberse sometido al juramento, y calificaba de nulo lo actuado, por creer atribucion de aquel cuerpo la sancion de las deliberaciones de las Córtes, como representante de la prerogativa real.

Hubo con tal motivo debates acalorados á puerta cerrada, llegando à decirse del prelado cosas tan fuertes como las que pronuncio el diputado don Manuel Ros, canónigo de Santiago «El obispo de Orense, dijo, se ha burlado siempre de la autoridad. Prelado. consentido y con fama de santo, imaginase que todo ele es lícito; y voluntarioso y terco, solo le gusta obrar à su antojo: mejor fuera que cuidase de su diócesi. • cuyas parroquias nunca visita, faltando así á las obli-«gaciones que le impone el episcopado: he asistido •muchos años cerca de Su Illma., y conozco sus de-«fectos como sus virtudes. « Otros, por el contrario. eran de parecer que se diese la Memoria como por no leida, y se dejase al obispo regresar tranquilamente 🛦 Orense. Sin embargo, se acordó por fio pasar un oficio á la Regencia para que detuviese su salida, y nombrar una comision que examinase dicho pagel. Este negoeio siguió conpando mucho tiempo y con vivo interés a las Córtes, y aun al público, que lo sabia, aunque se trataba en secreto. El 48 de octubre oficiaron aquellas al obispo previniéndole que sin escusa ni pretesto jurăra lisa y llanamente en manos del cardenal de Borbon: á que contestó el pertináz prelado esplicando

cómo entendia él la soberania, y que solo con arreglo à su esplicacion se prestaria à jurar. Si sa pide, conclaia, un juramento como va espresado, no se negarà à hacerlo el obispo de Orense.—Pero si se exige
una ciega obediencia à cuanto resulvan y quieran
establecer los representantes de la nacion por sola la
pluralidad de votos, no podrá hacer este juramento
el obispo. En vista de tal respuesta acordaron las
Cortes (3 de noviembre) nombrar un tribunal de nueve jueces, compuesto de individuos de los tribunales
supremos y de eclesiásticos constituidos en dignidad,
para que instruyesen proceso sobre este asunto y consultasen un proyecto de sentencia à las Córtes.

Agriábase cad dia más este negocio, que tocaba ya al crédito y al prestigio de la representación nacional. Azozaban al prelado los enemigos del nuevo gobierno, interesados en promover disidencias. Trabajaban los diputados eclesiásticos por persuadirle amistosamento á que jurase sin restricción, y empeñábanse los seglares en obligarle á hacer una retractación formal. Temian tinos, y esperaban otros que esta actitud del tan piadoso como tenaz prelado diera ocasión á maquinaciones y resistencias contra el nunvo órden de cosas. Al fin se allanaba ya el obis po á prestar el juramento bajo la fórmula presenta, y pedia nuevamente se lo permitiera restiturse á su diócesi (2 de enero, 1811). Mantuviéronse firmes los diputados, acordando que siguiera la causa, y dando al tribunal el plazo de un siguiera la causa, y dando al tribunal el plazo de un

mes para sustanciarla y proponer la sentencia Por último, amansado el obispo, juró en la sesion pública de 3 de febrero, lisa y llanamente, bajo la fórmula prescrita, sin añadir, ni quitar, ni glosar nada, ni hablar más palabras que las precisas contestaciones: «Si reconozco, si juro, etc.» Aun preguntó con inesperada humildad al presidente: «¿ Tengo que hacer algo más? —Nada más,» le respondió aquél. Y retiróse saludando muy cortesmente á todos. Al dia siguiente en sesion secreta se acordó sobresser en la causa, y que se le diera la licencia para volver á su diócesi. Así terminó este enojoso asunto, que en opuestos sentidos preocupó mucho los ánimos en aquel tiempo.

Otro conflicto de índole muy análoga habia ocurrido entretanto. Despues de repetidas renuncias de sus cargos hechas por los regentes y no admitidas por las Córtes, al fin les fué admitida la dimision en la sesion del 27 de octubre. Procedióse á la eleccion de nuevos regentes, reduciéndose á tres los cinco que antes habia, y despues de varios escrutinios resultaron nombrados por mayoría absoluta de votos el general don Joaquin Blake, el gefe de escuadra don Gabriel Ciscar, y el capitan de fragata don Pedro Agar, director de la Academia de guardias marinas. Ausentes á la sazon los dos primeros, se acordó nombrar otros dos que interinamente les sustituyeran, mendo elegidos para ello el marqués de Palacro y don José María Puig, del Consejo Real. El propietario Agar y el suplente

Tone 2xiv.

28

Puig prestaron al eiguiente dia (28 de octubre) el juramento prescrito. Pero al jurar el marqués de Paiacio espresó que lo hacia «sin perjuicio de les juramentos de fidelidad que tenia prestados al señor don Fernando VII. « Sorprendió é irritó al Congreso tan impertinente é inesplicable cláusula de reserva. Para aclararla se le ordené ir à la barandilla, pero hízolo tan
confusa y desmañadamente el marqués, que el presidente le mandó retirar, y nun dispuso quedase arrestado en el cuerpo de guardia. En lugar suyo fué nombrado el marqués de Castelar, grando de España.

La circunstancia de venir este incidente cuando pendia contra el obispo de Orense una causa por motivo análogo, y la de ser amigos los dos, como que un bermano del marqués, que era frai.c. habia acompañado al obispo en su viale de Orense a Cádiz, hizoque se le diese más importancia, creyendo algunos descubrir un plan en lo que no pasaba de ser una indiscrecion, y dando lugar á que esclamára el canónigo Res: Tratese con rigor al marqués de Palacio, for-· mesele causa, y que no sean sus jueces individuos del Consejo Real, porque este cuerpo me es sespecho--ao. - En efecto, se arrestó al marqués en su casa, se le mandé juzgar per el mismo tribunal que conocia ya en el proceso del obispo de Oreuse, y se le exoneró de la capitania general de Aragon que antes se le habia conferido. Duró esta causa gun más que la anterior; hubo manificatos, declaraciones y sentencias,

hasta que al fin terminó con prestar el marques el juramento en los términos que se le exigia (22 de marzo, 1811).

En cuanto á los individuos de la Regencia dimisionaria, decretaron las Córtes y se les comunicó por el ministerio de Estado (28 de noviembre, 1810), que en el término de dos meses dieran cuenta de su administracion y conducta, con la especificación y demostracion necesaria para juzgarlos: que fué lo que produjo el documento que con el título de: Diario de las operaciones de la Regencia desde 29 de enero kasta 28 de octabre de 1810, e escribió el regente don Francisco de Saavedra (6). Y aunque el ministro en su comunicacion espresaba reconocer la pureza, desinterés y celo patriótico con que los regentes se habian conducido, deseando que en lugar de acriminaciones se les tributáran los elogios que merecian, al poco tiempo se les intimó de órden de las Córtes (17 de diciembre) que se alejáran de Cádiz y la Isla, y pasáran á los puntos que les serian designados. Representaron ellos contra una providencia que no podía menos de lastimar su buena reputacion; á que contestaron las Córtes que era solo una medida política que no envolvia censura ni castigo, que en nada derogaba sus notorios servicios y méritos, que

(1) Este diario, que varias bileó recientemente el académico veces hemos citado, y que tan don Francisco de Paula Cuadra-interesantes noticlas commone, do, entre los Apéndices al Ejogio existis manuscrito en la Resi histórico de don Astonio de Ezcaño.

į

Google

Academia de la Historia (un tomo en falso de 383 páginas), y le pu-

podian ser remunerados cuando el gobierno lo tuviese por conveniento, que podian escoger el parage que más les acomodára para residir, pero saliendo de Cádiz y la Isla como les estaba mandado. Todavía sin embargo en 11 de febrero de 1811 volvieron á representar deade Cádiz á las Córtes, exponiendo ser hien estraño que habiendo presentado á las mismas en 18 de diciembre último la historia y justificacion de sus actos en el Diario á que nos hemos referido, aun no se les hubiera respondido nada, ni supiesen siquiera si habia sido d no examinado. Uno de ellos, el ilustre marino don Antonio de Escaño, obtuvo permiso de la nueva Regencia. para permanecer por tiempo indefinido en Cádiz, lo cual le deparé ocasion para dar un brillante testimonio de su ilustración y de sus ideas patrióticas, y para hacer un notable servicio al país y à aquellas mismas Cortes que le alejaban de su lado, servicio do que se mos ofrecerà dar cuenta más adelante.

Para terminar lo relativo á la Regencia abadiremos aquí, que al tratarse de este nombramiento en las Córtes hubo dos tentativas, una para que fuese nombrada regente la infanta Carlota de Portugal, princesa del Brasil, hermana de Fornando VII., etra para que lo fuese su tio el cardenal de Borbon, arzobispo de Toledo. Respecto á la primera, el embajador de Portugal, que bacia mucho tiempo traia y gestionaba la pretension de que se declarase á aquella princesa sucesora al trono de España, no se atrevió á presentar la solicitud á la

Regencia, temeroso de que esto pudiera perjudicar á aquel derecho que presumia tener. Y en cuanto al cardenal de Borbon, el diputado y docto eclesiástico don Joaquin Lorenzo Villanueva, que era quien acariciaha esta idea, desistió de ella tan pronto como le hicieron ver las desfavorables condiciones en que para ejercez aquel cargo se encontraba el cardenal.

Y volviendo à la marcha de las Cortes y à sus tareas, emprendidas con asombrosa laboriosidad, celo y ahinco, y sostenidas con firmeza admirable en medio del estruendo del cañon enemigo y de los estragos que la peste hacía en Cádiz y de que llegaron à ser víctimas tambien algunos diputados, uno de los asuntos que preocuparon á aquella asamblea, porque era de suma gravedad é importancia, fué el de los remedios que convendria poner para atajar, y si era posible, sofocar y vencer la insurreccion que había comenzado y llevaba síntomas de propagarse en los dominios españoles de Airérica, algunos de los cuales se habían declarado ya independientes, emancipandose del gobierno de la metrópoli, sobre lo cual había dictado ya medidas, más ó ménos eficaces, el Consejo de Regencia antes de la reunion de las Cortes.

En nuestra historia, y en sus lugares correspondientes dejamos indicado de cuán funesto ejemplo habia sido para las posesiones españolas del Nuevo-Mundo la revolucion de los Estados-Unidos del Norte de América, tonemos consignada nuestra opinion sobre



la inconveniencia de la política de Cárlos III. en haber contribuido à fomentar la sublevacion y la emancipacion de aquellos Estados; espusimos los pronósticos que este suceso y aquella conducta inspiraron al conde de Aranda: encontramos derivaciones entre aquellos acontecimientos y la sangrienta rebelion del célebre Tupec-Ameru, de los Cataris y los Bustidas en el Perúy Buenos-Aires; vimos la tentativa de conmocion en Caracas promovida por Picornel y Miranda; observamos el influjo que en la revolucion francesa ejercieron las ideas de libertad é independencia sembradas por los hombres de aquella nacion en la América del Norto, y sostenidas con las espadas de sus generales, y de todo deduciamos las consecuencias que de unos y otros ejemplos podrian venir un dia y hacerse sentir en las vastas posesiones españolas del continente americano (1). Y sin embargo y à pesar del gran sacudoniento de la Francia, aun no habia sido hastanto esta revolucion colosal para romper los lazos que unian á las Amémeas y à España; prueba grande de las hondas raices que en aquellas apartadas regiones habia echado la dominacion española, no obstante los errores y los abusos que nosotros hemos lamentado por parte del gobierno de la metrópoli, y que escritores estrangeros evidentemente y no sin intencion han exagerado, ó al menos ain hacer el debido y correspondiente cotejo entre el



<sup>(1)</sup> Parte MI., libro Vill., ca- toris. phulos 16 y 21 de mustra Ma-

alsterna y el proceder de España y el de otros pueblos conquistadores y colonizadores.

Aun despues de invadida la península por los ejércitos franceses, de tal manera irritó en las provincias de Ultramar el engaño con que se efectuó la invasion y la insidia con que se manejaron las renuncias de Bayona, que no solo se mostraron aquellas adictas á la causa de los Borbones, y siguieron reconociendo el gobierno de la Jauta Central, sino que generosamente contribuyeron con cuantiosos donativos á los gastos de la guerra, viniendo así en auxilio del mantenimiento de la integridad y de la independencia de la nacion. Mas los contratiempos que luego sobrevinicron, y que Hegaban aliá abultados por las proclamas, papeles y emisarios que no cesaban de enviar los gobiernos franceses de París y de Madrid, con objeto de introducir y fomentar el espíritu de insurreccion, hicieron creer á muchos de aquellos habitantes que era ya imposible el triunfo de los españoles, y que la España habra quedado de todo punto huérfana de gobierno propio. Esta desconfianza comenzó á producir un cambio en la opinion, y junto con aquellas instigaciones resucitó en unos pocos y difundió á muchos más la idea de independencia que ya por las causas antes indicadas, en algunas cabezas bullia, principalmente en el clero inferior y en la juventud de la raza criolla. Fomentábanla, con algo más que el ejemplo, los anglo-americanos, v ann los brasileños, en los países mas inmediatos res-



pactivos. Mélico y el Rio de la Plata. Y lo que era peor, ayudaban á ello los mismos ingleses, nuestros auxiliares agui, como sospechando que España no podria sacudir el yugo que sobre si tenia, cuanto más atender à la conservacion de dominios tan apartados.

La Junta Central y el Consejo de Regencia creyeron contener el espírito de emancipación que sabian haberse ido infiltrando, apresurándose á informar á aquellas provincias, por medio de manificatos y de todo género de escritos, de la verdadera situacion de España; haciendo variaciones en el personal de las audiencias; susutuyendo algunos vireyes é intendentes, que se tenian ó por poco enérgicos ó por poco capaces, con otros mas vigorosos y de mas confianza que se scordó enviar de aquí, tales como el intendente Cartabarria y los generales Venegas y Vigodet; balagando y procurando atraer las mencionadas provincias declarándolas parte integrante de la monarquía española, y dando participacion y representacion á sue naturales, no solo en las Córtes, cuya convocatoria so les envió para que eligieran sus representantes, sino tambien en el gobierno supremo de la península (1); destinando allá

<sup>(</sup>f) Real decreto de 14 de fe- à las Cortes extraordinarias que beero de 1610.

lan de celebrarse inmediatamenrestro de 1010.

\*El rey nacetro action don te que les aucesos militares lo Permando VII., y en est real nombre el Consejo de Regencia y de Baspaña é Indias considerando la ca y de Asia, los cuales represengrare y urgente necessidad de que ten digna y legalmente in vo-

algunos buques de guerra y algunas tropas; y aun se pensó en quitar à los indios el tributo que los humillaba y daha márgen á muchas vejeciones, igualándolos con las demás castas (1).

Nada bastó ya á comprimir el espíritu y deseo de independencia que tantas causas, antiguas unas, recientes otras, habian contribuido à promover y agitar; y mientras unas provincias se mantenian fieles, y aun continuaban enviándonos caudales, provisiones y efectos de guerra, en otras estalió la insurreccion rompiendo el movimiento en Caracas (abril, 1810), donde no eran nuevas las conjuraciones, uniéndose por desgracia la tropa á los amotinados, nombrando su junta. soberana ó auprema mientras se convocaba un congre-

lunted de une naturales en aquel congreso, del que bas de depen-der la restauración y felicidad de toda la monarquia, ha decretado le que sigue

Vendrau à tener paris on la representación uncional de las Cortes extraordinarias del reino, diputados de los vireintos da Nueva-España, Perú Santa Fé y Buenos-Aires, y de las capitantas generaies de Puerto-Rico, Cuba Santo Domiago, Guaternaia, Pro-vincias internas, Venezuein, Chile g Piliperas.

le y l'ilipena.
Estos diputados serás uno por cuda capital cabeza de partido de catas diferentes provincias.
Su eleccion se hará par el symptomiento de cada capital, pombrandose primero tres individos asiurales de la provincia, dotados de probidad, talento é instruccion, y exentos de toda nota; y sorteasdose después uno

de los tres, al que galga é primera aperte, cera diputado en Cories, elc. . . . .

(1) Sin afternar of creer non-otros que estar fuesen ni las so-las ni las mas eficaces medidas que pudieren tomarse para mantener la subordinación y la obediencia en aquellos dominios, tampeco nos parses exacto el des-cuido que atribuye Tereno i la Central diciendo que no penso corpo debiera en materia tan gra-va. Las medidas que él indica como mas convenientes, talen co-mo la del repartimiento de tier-ras à las clases menesterosas y la de halagar más con honores y distinciones á los críclios, no sebemos și habrian producido, en el estado en que ya se encon-traban, tan buen efecto como se imagnus el liustre éscritor, y objus 008 el.



so, destituyendo y haciando embarcar en el puerto de Guayra al capitan general Emparan, al intendente, comandante de artillería, individuos de la audiencia y demas empleados españoles, algunos de los cuales artibaron à Cádiz la tarde del 3 de julio. Se repartieron los empleos entre los naturales, se abolió el tributo de los indios y se abrieron los puertos à los estrangeros. Alegaban los fautores del alzamiento estar ya sometida toda España à una dinastía estrangera, y protestaban proclamar su independencia solo hasta que Fernando VII. volviese al trono, ó se estableciese por las Córtes un gobierno legítimo con la concurrencia de los representantes de todas las provincias y ciudades de Indias. En Venezuela siguieron otros el ejemplo de Caracas.

Antes de trascurrir un mes se dió tambien el grito de independencia en Buenos Aires (13 de mayo, 1810), donde el capitan general Hidalgo de Cisneros tuvo la debilidad de condescender con el ayuntamiento, ó cabildo que allí se decia, en que se convocára un congreso. Engañóse el incauto ó pusilánimo virey si ereyó que esta condescendencia había de servirle para seguir mandando, pues al dia siguiente tuvo que hacer dimision, sustituyéndole un natural del país, y constituyéndose la junta en soberana, bien que con el título de provisional, reconociendo todavía á Fernando VII. ó á quien gobernase en España en su nombre. Aquí, como en Caracas, se hizo el abamiento por fal-

sas noticias trasmitidas por los ingleses, dando por perdida la Andalucía, por destruido el gobierno central, y en vísperas toda la nacion de quedar sujeta á Bonaparte. Así fue que Montevideo, donde llegaron noticias mas exáctas, se mantuvo tranquilo por entonces, y alli acordo la Regancia que se dirigiese don Javier Elio. nombrado por ella virey de las provincias del Rio de la Plata, para que procurase desde allí reducir á la obediencia á la gente de Buenos Aires, por la fuerza, si los buenos modos no alcanzaban. Cundió & Nueva-Granada la insurreccion, tomando igual forma que en los paises antes sublevados (20 de julio). Mantaviéronse quietos todavia Nueva-España, Perú y otras provincias donde los vireyes desplegaron entereza y energía, si bien no faltaban maquinaciones y elementos de pertorbacion. Las tropas españoles comenzaron 🛦 batir los insurrectos, y en muchos de aquellos puntos, así como en Santa Fé, Quito y otros, hubo muertes, trastornos y desgracias que lamentar (1).

De este modo se comenzaba á desmoronar el gran-

(1) Como el lector ficilmente comprendera, no podemes ni nos corresponde hacer en una historia de esta todole aino una repartisma de las alteraciones y florellades que ocurrieron em los dominios españoles de marcha, de las guerras à que mando, acuaque apatomadas unas, escritas citas em la tante imparcialidad, quo puede consultar con provecho el que desse conocias que se fueron emando, acuaque apatomadas unas, escritas citas en la tante imparcialidad, quo puede consultar con provecho el que desse conocias que se fueron emando, acuaque apatomadas unas, escritas citas en la tante imparcialidad, quo puede consultar con provecho el que desse conocias que se fueron emancipando en bies aguesta gran revolucios.

gar, y de la marcha de los ques—
con provecho el que desce conocias que se fueron emporipando ner bies aquella gran revolucios
de la metrópoli. La historia detenida de aquellos acontecimies—
ses españolas del Nuevo-Mando,



dioso edificio del imperio español de ambos mundos, y así se iban desprendiendo aquellos ricos florones de la corona de Castilla, en la ocasion mas affictiva, apurada y crítica para España, y en los momentos en que esta nacion habia sido mas generosa con sus colonias. poniéndolas en condiciones y otorgándoles derechos iguales à los suyos propios; y tál era el estado de las cosas á pesar de las medidas que para atajar aquel daão habien tomado la Junta Central y el Consejo de Regençia (que pocas más, si acaso algunas, les habria permitido la nituacion del reino para remediar à tal distancia males que de tan añejas raices brotaban), cuando se abrieros las Córtes generales y extraordinarias del reino. Dicho se está que habiendo en ellas diputados de las provincias de Ultramar, habian de ocuparse pronto en tratar de tan grave asunto. Y así fué que des le el dia siguiente à su reunion, y con motivo del amoso decreto de 24 de settembre, a propuesta de los representantes de America se acordó enviar allá el decreto y hablar à aquellos habitantes de la igualdad de derechos que se les habia concedido. Continuaron después los debates, los mas de ellos en sesiones secretas, como lo había pedido el ya nombrado don José Mejía, suplente por Santa Fé de Bogotá, y despues de vivas y acaloradas discusiones aprobaron las Córtes y mandaron publicar un decreto (15 de octubre), en que se sancionó la concesion de la igualdad de derechos, y se otorgaba una amnistía general é ilimitada y se ofrecia

un complete olvido de todos los estravios ocurridos en ha turbulencias de los paises sublevados 🤭. A lo cual so siguieron etras dechesciones y concesiones igualmenta favorables á los americanos, todo con al fin de granjearse sus voluntades y de atracrios de nuevo á la obediencia y i la union.

Haciendo la flebre amarilla estragos grandes en Cádis, poblacion que rebossba de gente, habiende afluido como á puerto de relugio y apiñadose en ella

da autorizado Interinamente, à todos los que las presentes rierea, y entendieren, sabed; que es ins tortes generales y entraordi-narios, congregodas su la Rea-lo-la de Leon, un rusolvió y decretó la alguiente:

Las Lortes generales y est-traordinarias confirman y ma-cionan el incencuso concepto de que fos denámos españoles en ambes hemáfertes formas una soin y salema uzocarquia, una usiama y nois nocios y uso sola fazidir, y que por lo mienes los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos h ultramarique con ignales en de-rechos à los de esta paninalla, quedando à cargo de las Córtes tratar con oportunidad y con un particular interes de todo cuanto pueda contelluir à la felicidad de los de ultramar - como tambien schru d'artmerò y forma que de-be tener para le succeive le re-presentacion nacional en ambos bem-sferna (tribuan au misso) las tortes que desde el momento en que lus paines de ultramar en divoc se hayan man feriodo con-morioses, hagas el debido rece-

(f) Den Persande VII por la perimiento à la legitima autori-gracia de Dios rey de España y dad soberara que se halta esta-de las Indias, y en un ausancia y biecida en la madre patria, haya mutivada el Consejo de Regen-genera, el consejo de Regen-da, autorizada la tarriar manda. dad noberana que se halla esta-biecida en la madro patria, hays se ocurrido inmediatamente en citas, dejando sen embargo à antro el derecho da tercera. La len-dra asi entendido el Consejo da Regrects para hazeria imprissie, pabuear y circular, y para da-paner todo lo necesario a su casaplimierlo - Ramoi I ataro de Gon, Presidente - Eransio Peres de Lastro, Se rela 10. - Hannel La-Leng, lu de schibre de 1819 .- Al

Gasseje de Regencia.

Y para la debula rjacacion y
camplimiento del decreto pracadeste, et 4 entejo de Regundo un-desta y matido à folica son terbunoles. justicias, gefes gobernodores, y deman autoralaies, ass civiles como mibilires y ec estritore, de cualquiera ciese y digoidad, que le guarden, hagas guardar, compitr y ejecutar en todas sus par-ica. Tendrelsio estendido, y dispondreis le necesarso è un cam-plimiente, ... Francisco de Santodra -Janier de Cas sios. - Apto-No de Escaño — Mignel de Landunhal y Uribe. - Real feln de Leon, 18 de octubre de 1810, -A don Nicolin Muris de Sierra. forasteros de todas partes, y principalmente de las Andalucias; levéndose diariamente al principio de cada sesion el parte de los que sucumbian y de los nuevamente contagiados de la epidemia; en peligro la Isla, residencia de las Córtes, de ser atacada é sorprendida por las fuerzas enemigas de mar y tierra que la bloqueaban, presentando los diputados más recelosos proposiciones para que se trasladára el Congreso á lugar más seguro, y nunca admitidas por la asamblea: es de admirar la serenidad imperturbable con que en medio de tales conflictos y peligros se consagraban aquellos ilustres y benemicitos españoles al desempeño de sus tareas legislativas, y á la discusion, así de doctrinas y principios políticos como de medidas prácticas de gobierno, con tal asiduidad, que con frecuencia duraban sus sesiones la mayor parte del dia y de h noche, y 4 veces se prolongaban el dia y la noche entera.

Viniendo á los asuntos que en público debate se trataban, aparece en primer término el de la libertad de la imprenta, promovido muy al principio por don Agustin Arguelles, apoyado por don Evaristo Perez de Castro, y para el cual se nombró desde luego una comision. ¡Coincidencia notable y singular! El 14 de octubre, cumpleaños de Fernando VII., despues de presentarse la Regencia á las Córtes á felicitarlas con motivo de la celebridad del día, y en tanto que los regentes, restituidos á la sala de su residencia, recibian

con el propio motivo al cuerpo diplomático y á las demás corporaciones celesiásticas, militares y civiles, se leia en el Congreso el dictámen de la comision de imprenta, en que proponia la gran reforma de dar libertad á la emision del pensamiento, por tantos siglos y por lamentables causas en España comprimido; libertad á que el menarca en cuyo natalicio se inauguraba habia de mostrarse despues tan poco afecto, por no querer decir tan enemigo.

Los que lo cran en las Cortes, que tambien los habia, intentaron primeramente y con pretestos varios impedir, ó por lo menos suspender y aplazar para más adelante la discusion. Con calor lo pretendieron algunos, pero fueron infructuosos sus esfuerzos, y la discusion sobre la libertad de imprenta fué una de las más brillantes que hubo en aquellas Córtes, y de las que dieron más reputacion y celebridad á los oradores que tomaron parte en ella en uno ú otro sentido. Distinguióse entre los defensores de la libertad don Agnstin Argüelles, de los primeros tambien que entraron en materia, ensalzando sua ventajas y los beneficios que de ella habian reportado las naciones cultas, cotejándolos con el atraso y la ignorancia en que à otras tenia sumido el despotismo. Ayudáronle con elocuencia y con vigor en este empeño diputados de tanta ilustracion como Mejía, Muñoz Torrero, Gallego (don Juan Nicasio), Luxan, Perez de Castro y Oliveros. Sustentaron con calor la doctrina contraria Tenreiro, Rodriguez de la Bárcena, Morros, Morales Gallego, Creus y Riesco, todos eclesiásticos, y el último inquisidor del tribunal de Llerena, queriendo representar la libertad de imprenta ó como contraria á la religion católica, apostólica, romana, ó al menos como ocasionada á la desobediencia á las leyes, á la desumión de las familias y á otros males semejantes. Es de notar que entre los defensores de la imprenta libre habia tambien eclesiásticos dignisimos, como Muñoz Torrero, Oliveros y Gallego.

Votôse al fin, despues de vivos y luminosos debates, y se aprobó por 70 votos contra 32 (19 de octubre), el primer artículo del proyecto, que era tambien el fundamental, en los términos signientes:---- Todos «los cuerpos y personas particulares, de cualquier condicion y estado que sean, tienen libertad de es- cribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revision y aprobacion alguna anteriores à la publicacion, bajo las restricciones y cresponsabilidades que se espresarán en el presente decreto. - Gran paso dado en la carrera de la libertad, y como el cimiento del edificio de la regeneracion. Concretábase aque la, como se vé, à los escritos políticos, que en cuanto à los religiosos quedaban por el artículo 6.º sujetos á la previa censura de los prelados eclesiásticos. Prudente restriccion, no solo para aquellos trempos, sino tambien para otros posteriores. Aun hubo quien propusiera que se estendiese aquella libertad á los escritos sobre religion; mas por fortuna se opuso y cortó la discusion el venerable y sensato Muñoz Torrero, uno de los que con más elocuencia habian abogado por la abolición de la prévia censura para los escritos políticos, y que habia terminado su discurso diciendo: «La prévia censura es el último asidero de la tiranía que nos ha hecho gemir por sieglos. El voto de las Córtes vá á desarraigar ésta, ó á confirmarla para siempre.» No fué poco hevar la censura eclesiástica á los prelados diocesanos, arranciandola del Santo Oficio, en favor del cual todavía se levanto con este motivo una voz, bien que no encontró eco en la asamblea.

En cuanto al juicio, clasificacion y penalidad de los delites de imprenta, todavía no se creyó conveniente ni oportuno establecer el jurado, pero tampoco se los sometia à los tribunales ordinarios. Buscóse un término, cual fué la creacion de una junta compuesta de nueve jueces en la residencia del gobierno, y de cinco en las capitales de provincia; se enticade para los juicios de hecho; la aplicacion de las penas se reservaba à los tribunales. Creyóse político halagar al clero dándole representacion en estas juntas de censura, confiriendo tres plazas à eclesiásticos en la primera y dos en cada una de las otras: propia medida de un tiempo en que el clero era numeroso y venta ejerciendo una influencia de siglos, y de unas Córtes en que habia hastantes eclesiásticos, y entre ellos algunos de

Tone sure.

99

gran valer. Nombrése pues (9 de noviembre) el tribunal ó junta de los nuevo jueces de imprenta (5), y al dia signiente se publicó el decreto, que constaba de veinte articulos, con arreglo al cual cumenzaron luego á publicarse obras y escritos de todas clases y representando todas las opiniones, con el afan y con el ensanche que suele haber siempre cuando se acaba de salir de la opresion en que se ha vivido.

Por aquellos mismos dias se trató tambien y se acordó que se publicára un Diario de Córtes, en que se diera cuenta de la sesion pública de cada dia, con su correspondiente direccion, redaccion, oficiales y taguigrafos. Besolvióse que la direccion se encomendase á una comision del Congreso, à la cual el redactor sujetaria la censura del Diario, cuyo coste habia de correr por cuenta de las Córtes. Para redactor fué elegido por votacion Fr. Jaime Villanueva, hermano del ilustrado eclesiástico y diputado don Joaquin Lorenzo, no obstante ser clérigo regular el nombrado, y á pesar de la reclamacion que fundado en este inconveniente hizo para que se anulase la eleccion el señor García Herreros. Para oficial mayor del Diario se nombró á propuesta del señor Capmany á don Bartolomé

<sup>(</sup>i) Los elegidos, en votacion por papeletas, fueron: don Andrés da Castilia; y los eclesiásicos se-Lasauca, consejero de Castilia; dou fores Bejaram, obisção de Cuenca; don Manuel Iscal dri don Martin de Navas, ragonigo de mismo; don Manuel Quintana; el señor Ruiz del Bargo, consejero nando Alva, cura del Sagrario de de Guerra; don Ramon Lopez Po-

Gallardo, que antes se habia ofrecido á desempeñar gratuitamente el cargo de director, á imprimirle de su cuenta y riesgo, y á dar ejemplares gratis á todos los liputados: sugeto el Gallardo, que pasaba por ilustrado, y que fué despues muy conocido y célebre por sus ideas, nor sus escritos, por sus conocimientos bibliográficos, y por otras singularidades de su vida. Pero el Diario de Córtes, con las actas y los discursos de las sesiones, no se comenzó á publicar hasta el 16 de diciembre.

Come la libertad de imprenta fué, digamos así, la primera cuestion política que se trató, pusiéronse ya en ella de relieve y dibujáronse bien las opiniones y partidos de las diversas fracciones de las Cortes. Eran los dos principales grupos el de los amigos y el de los enemigos de las reformas. Designôse á los primeros con el dictado de liberales; los segundos, aunque más tardo, fueron tildados con el de serviles (1). Distinguiéronse entre aquellos el verboso, elocuente é instruido don Agustin Argüelles, don Manuel García Herreros y don José Maria Calatrava, y de los eclesiásticos don Diego Muñoz Torrero, don Antonio Oliveros, don Jose Espiga y don Joaquin Lorenzo Villanueva (2), fue-

<sup>(1)</sup> La aplicación de esta especie de apodo, segun Torene.
nació de haberlos liamado ad
don Eugenio de Tapia en una
composición poètica bastante nolativa Predicador y confesor del

labia, en que separando la pa-labra madelosamente con una ra-plia, la escribió de este mado: tras por sus obras y escrito, an-

ra de otros gue, aunque no tenian la facilidad de la palabra y hecian poco uso de ella, aria natados ó gur ans profundos conocionentos y vasta studicios, ó por an espedicion en las negucios y an las comuciones, dondo erun de grandu utilidad. Entre los desafectos à ha reformas as acilalaron, o como oradores, ó como eruditos, ó como entendidos y practicos on negocion. don Praccisco Gutierros de la Euerta, don José Pablo Valigate, don Francisco Borrull y don Felipe Angr. v.

ing dates may environs para la batrin contemporares, la discritacion titulada: Angelson fundas, d El Tomista en los Cárica; El Econis de dis titrates, las Puestas escapidas y notre todo al Viaga istocario d das spinsios de la confinia de Lopata : peerfble tambien un plario, en que libr anotando todo la que cada din se trataba y deliberada en las Córtes, y principalmento lo que pandos en los contratos en pluma, da cuenta con
pensace in reco en el cual se la protez en contrato en el cual se la protez en contrato en perces motalidades y espuestan con aquella naturalidade, sencilles y nello de verdade que l'esta en que te servicir poissade, sencilles y nello de verdade que l'esta en que te servicir poissaden. Este Diario, que con el tatulos pretensionas de la publicidad. Este Diario, que con el tatulos pretensionas de la publicidad. Este Diario, que con el tatulos pretensionas de la publicidad. Este Diario, que con el tatulos pretensionas de la publicidad. Este Diario, que con el tatulos pretensionas de la publicidad. Este Diario, que con el tatulos de mi segu d'un contrato de contrato.

Aleja traslacir nigura que consulta cuentione, y que sesso per
las circumstancias, no milieros à
las circumstancias, no milieros à
las circumstancias, no milieros à
las circumstancias, por este segun su criterio, redeja traslacir nigura vez causes
que l'esta contrato de segun su criterio, departe su pluma, da cuenta con
perçan tauximente inspensable de ses
constrario, departe su pluma, da cuenta con
perçan tauximente inspensable de sec
deja traslacir nigura vez causes
deja traslacir nig Diario, en que iba anotando todo appearerable measuration as include chiron del Congreso de los Bipa-tados, por acuardo de la co-misso de poblerno interior del prismo ha sido storeno y publi-quio por el entendido oficial ma-por de la secuazza de Francis-co Arguntino, el cual di dorio a qui, en man hrove advertancio,

que effecte. Pide Marrarie en que bare de la obre el cances juicto el-describió les diversos fosts de su guiente : «Estet apuntes careaga agitada vida, y en que se escuen- «de la autenticidad de las actus: opero en cambio son aña de ma-ryor rodera logo e punco de ricia son la lestoria. La nevera aga-scilles con que deben reductarso rias acias no consiente comunta--rie de ningtoux especie, ni obeservaciones, ni la exposicion de rist opiniones del que las estima-ide. El señor Villamera, por el scontrario, dejaudo correr libroemeration in exposition y conder con que estin ascritos. Há-darse en ellos ligeras faltas da correccion, may heiles de rema-alfur; pera una hemos abstenido ede bu erio, por camersar es toda con que esta la originatidad del maemagerile.

de los eclesiásticos don Jaime Creus, don Pedro Inguanzo y don Alonso Cañedo. No eran sin embargo todos éstos tan enemigos de las reformas que no reconocieran la necesidad de algunas, siendo pocos los que rechazáran toda modificacion en el sistema de gobierno.

Inclinábanse por lo comun los americanos al lado del partido reformador ó liberal, y habíalos entre ellos hombres de ciencia y de buena palabra. Descollaba entre todos el va mencionado don José Mejía, de quien el conde de Toreno hace el siguiente brillante retrato: «Era, dice, don José Mejta, su primer caudillo, hombre entendido, muy ilustrado, astuto, de estremada perspicacia, de autil argumentacion, y como nacido para abanderizar una parcialidad que nunca obraha. sino à fuer de auxiliadora y al son de sus peculiares intereses. La serenidad de Mejía era tál, y tál el predominio sobre su palabra, que sin la menor aparente perturbacion sostenia à veces al rematar un discurso lo contrario de lo que habia defendido al principiarle, dotado para ello del mas flexible y acabado talento. Fuera de eso, y aparte las cuestiones políticas, varon estimable y de honradas prendas (1). »

Notase en la marcha de aquellas Cortes, por lo

<sup>(1)</sup> Hemos seguido en esta ligera disconnia de los partidos y
de algunos de los diputados mas
colabies, a, conde de Toreso, que bles au las parciamidades como los
habiendo pertenecido à aquellas
contras desde marzo de 1814 co-

menos en los primeros meses, que es el período que comprende este capítulo, falta de órden y de método en tratar y discutir las materias que se presentaban á su deliberación, ocupandose promiscua y confusamente en multitud de asuntos, interesantes unos, fútiles otros, lo cual dió ocasion à que en la sesion del 15 de noviembre el diputado Aner presentára una enérgica esposicion, demostrando y lamentando el tiempo que se malograba y perdía en debates sobre cosas de poca monta, cuando tan urgente era tratar de los medios de libertar la patria de la dominación. enemiga. Así lo reconocieron todos, y en su virtud se instó para que se formera y presentára á la mayor brevedad un reglamento, cuya faita era en verdad una de las causas de aquel mal, junto con lo que era propio de circunstancias tan críticas, y con la mesperiencia de tales asambleas en España. Libre la iniciativa de los diputados, y sin trabas reglamentarias la discusion, lanzábanse al debate proposiciones las mas singulares y estrañas, y las sesiones se resentian de falta de direccion. Nosotros no mencionaremos aquí sino aquellas tareas y asuntos que nos parescan mas. característicos de la época.

Entre ellos creemos poder contar la discusion sobre el tribunal ó comision que había de juzgar, oyendo ántes sus descargos, segun ellos habían solicitado, á los indivíduos de la disuelta Junta Central por el desempeño y manejo del gobierno supremo que había ejer-

cido:--sobre eregir un monumento nacional al rev Jorge III. de Inglaterra en agradecimiento à la parte que la Gran Bretaña habia tomado en la guerra espafiola, proposicion que fué aceptada por unanimidad (!): -sobre la flojedad que se notaba en el camplimiento y ejecucion de las providencias de las Córtes y del gobierno, de lo cual se culpaba à las Cortes mismas. al gobierno y à las autoridades (5):-sobre señalar dietas á los diputados, porque los habia que vivian connuma estrechez, reconocións la justicia de que se los esistiese con una subvencion; se acordaren las dietas, pero que se suspendiera la percepcion hasta que la nacion se ballara algo mas desabogada 🙉:—sobre que se

(1) Sestones de 18 y 19 6s no-vie salvre.—El mooumente als rus—

direnstauche, etc.—Seelen de 36 de noviezhbes.

in rgo no tiegó à levantarse unoca(3) Decia à propòsito de esto
el meter Meja, que el estaba viendo una mano oculta como aquella
que vió el rer ll'attatar escriblendo en la pared la senten ta de su
enterrainic: que de los cinco dedos de esta mano, el principal
era el Congreso, el indica la Regeneta, el del corazon el pueblo
de Cidia, y los dos restantes el
espitan genera; y el gobernador
do la lala. Que en las Cortes notaba Bojedad en hacerse obedecer; en la Regencia lentitud en car; en la Regencia lentitud en diciembre de 1810, pero que los chrar y consideraciones y miramientos agenos de una akturora en favor de la bacienda publica un critica; en el pueblo de tadim resiste qua à campife las órdenes del Congreso; en el capitan genemi fatta de actividad, nacida de detes fo que les fattara hasta en consideración fluca, y de no ser postes de de los cuarenta publica propietación de los que les fattara hasta en consideración fluca, y de no ser postes de 1810 de 181 propietario sino interior: en el reales — becretos de 25 de 61-gobernador una elerta dureza de ciembre de 1810, y de 10, 13, 14 caricier pece à proposito para las y 21 de junie de 1811.



hiciesen rogativas y penitencias públicas en el reino. aquellas para implorar los auxilios divinos en favor del buen éxito de la guerra, éstas para la reforma de les costumbres y en expiacion de los pecados públicos, y que se probiblesen y cesáran los espectáculos y representaciones profanas (1). Y todas estas discusiones. y otras sobre puntos aun mas estraños, y algunos todavía mucho mas pequeños y menos propios para ocupar á una asamblea nacional en momentos tan críticos v solemnes (nacido todo de las causas que hemos apuntado), alternaban con otras mas importantes sobre las necesidades de la marina y del ejército, sobre armamento, equipo, asistencias y aumento de una y de otro, sobre el estado de la hacienda, y sobre los medios de arbitrar recursos, levantar empréstitos, y buscar caudales para subvenir à las atenciones y urgencias públicas, que etan cada dia mayores.

A este fin se hicieron varias mociones para contratar empréstitos de sumos més ó ménos crecides con la Gran Bretaña, aunque sin éxito, porque el gabinete británico así se prestaba facilmente à suministrar armas y otros pertrechos y efectos de guerra, como esquivaba hacer anticipos en numerario. Tratóse

hatza y llevaba escritas Villanue-va. Esta polémica impertinonte se Tentilo en Varias sesiones.

<sup>(</sup>i) El autor de la proposicion otro periódico de los que enton-sobre regativas y penitencias pú-blicas fué don Joaquin Lorenzo Vi-llanueva, que la reprodujo con la-mo las impugnaciones que de ellos llaqueva, que la reprodujo con la-distancia en muchas sestantes, y le costo ne pocos disgustos, por la critica que de ella y sun de la per-sona hicleron el Concuo y sigun

de recurrir al comercio de Cádiz, y á este propositio se presentaron y discutieron diferentes proposiciones, principalmente una de que se traté meches dias para obtener la suma de 100.000,000 de reales, pero ofreciéronse tantas é mas dificultades en aquella plaza como las que se habian tropezado para negociar con Inglaterra, aunque de otro género. Y como los apuros crecian y los recursos faltaban, buscáronse dentro de la nacion misma, á cuyo fin se hicieron y aprobaron varias proposiciones en las sesiones de los primeros dias de diciembre, notables no solo como arbitrios económicos, sino tambien como medidas políticas, y que revelan el espíritu que en las Córtes predominaba.

Una de ellas, que propuso el Sr. Arguelles, fué la suspension durante la guerra de provisiones eclesiásticas, especialmente de las prebendas no necesarias para el culto, de los beneficios simples y préstamos, la exaccion de la mitad de los diezmos, de una anualidad de los curatos vacantes, y algunos otros arbitrios sobre las rentas del clero. La proposicion fué, como era natural, combatida por algunos diputados eclesiásticos, si bien otros que tambien lo eran, tales como Oliveros, Muñoz Torrero y Villanueva, la sostuvieron, citando y haciendo valer para ello las bulas impetradas ya de So Santidad en el anterior reinado para objetos y atenciones semejantes (1).—No fué me-

<sup>(</sup>i) Produje esto un decreto sula y dominios de Ultramar la mandando suspender en la penia- provision de toda ciase de proben-

nos trascendental, aunque de otra indole, la que bizo el Sr. Villanueva, para que se destináran á premiar las acciones heróicas de los militares y paisanos que se distinguieran en el servicio de la patria las fincas pertenecientes á don Manuel Godoy y á otros infidentes, dividiéndose desde luego en suertes las que existiesen en país libre, prometiendo solemnemente las Córtes hacer lo mismo à su tiempo con las que estuvieras en país ocupado; y que lo propio se ejecutára con los bosques, prados, jardines y demas terrenos de los sitios reales de Aranjuez, el Pardo, Casa de Campo, Escorial, Balsain y San Ildefonso, distribuyéndolos en suertes proporcionadas para premio perpétuo de los defensores de la patria y sus familias. así paisanos como militares, desde el general hasta el último soldado: proposicion que se acordó pasára á la comision de premios.

Fecundas en proposiciones las sesiones de los primeros dias de diciembre, á consecuencia de una del señor Gallego se acordó que el sueldo máximo de los empleados durante los apuros de la guerra fuese el de 40,000 rs., á escepcion del de los regentes del reino, ministros, representantes en las córtes estrangeras, y generales del ejército y armada en activo servicio. Y se declaró que los empleados de 40,000 rea-

das y beneficios eclesiásticos, á es- — Coleccion de Becretos de las cepcion de jos de oficio y de los Cortes.

que tenían anexa cura de almas.

les abajo se sujetáran todos á la deduccion ó descuento gradual que estaba ya prevenido y debia regir desde 1.º de enero del año corriente. Se mandó tambien á la Regencia que pasára á las Cortes una nota ó estado de los empleos que resultáran vacantes en los dominios españoles en todos los ramos de la administracion, y que avisára de los que fueran sucesivamente vacando, con espresion de la dotación de cada uno, con su informe sobre los que pudieran suprimirse por innecesarios; y que cada ministerio enviára una lista. exacta de todos los empleados, con espresion de nombres, fechas y speldos. Se probibió la provision de todos los empleos civiles, eclesiásticos y militares, vacantes ó que vacaren en país ocupado por el enemigo, así como la de tedo empleo ó plaza supernumeraria. Providencias que, mal entendidas por muchos, les hicieron creer que las Córtes se arrogaban las atribuciones del poder ejecutivo (!).

Tocándose otra vez el punto de la compatibilidad ó incompatibilidad del cargo de diputado con el ejercicio de otro empleo público, despues de recordarse lo que respecto de este particular tenian acordado ya las Córtes, y de amitirse opiniones diversas sobre los diferentes casos en que pudieran acumularse los dos cargos en una misma persona, y de distinguir entre les que tenian su destino en aquella misma población y





<sup>(1)</sup> Sealones del 1, 2 y 3 de diciembre, 1810.

los que los tenian en otras partes, resolvióse declarar por punto general, que el ejercicio de los empleos y comisiones que tuyiesen los diputados quedára suspenso durante el tiempo de su diputacion, conservándoseles sus goces y el dereche à los ascensos de escala como si estuviesen en ejercicio (1).

Reconocióse que las cartas sumisas de Fernando VII. à Napoleon desde Valencey insertas en el Monitor de París, y el proyecto de su matrimonio con una cuñada del emperador, de que antes hamos hablado. exigian una declaracion legislativa, que al miamo tiempo que fuese una protesta nacional, invalidara aquel y otros semejantes contratos, caso de que llegáran á realizarse. Al efecto, y sin nombrar à Fernando VII., hizose una mocion pidiendo se declarira que ningun rey de España podía contraer matrimonio con persona alguna, de cualquier condicion que fuese, sin conocimiento y aprobacion de la nacion española legitimamente representada en Córtes. A esta proposicion

(f) Decreto de las Còrtes del 4 de diciembre. Omitimes, porque seria larga tures, hacer mérito de etras proposiciones que sobre materias análogas se presentaron, tal como la sel señor Castello, que decia, que hablendo queda-do de los tiempos del favorito tres ciases de empleados públicos, ana que era hechura del soborno y la adulación, otra de conducta duadulacien, otra de conducts du-does, y otra de gente huena que posicios fuese echada debejo de la se había salvado de la corrupcion messe atacaronia muchos, y is desde aquella época, pedia que los de la primera chas facsen sope-

rados de sus destinos, que los de la segunda fuesse observados, y los de la tercera conservados para los de la tercera conservazos para la patria. Se temó al prosto en consideracion; pero al discudria (12 de dictembre) se smanliesto un general desagrado, y hasta repugnanda ficulto queo dijo que si su autor no negalaba, coa justificación les empleados compresidos en la del relimenta close, la proecharos todos.

se añadió otra para que los reyes de España, mientras estuviesen prisioneros ó cautivos, no pudiesen celebrar pactos ó convenios de ninguna especie sin consentimiento de la nacion, declarándose nulos los que sin esta formalidad se hicicsen. Ambas iban, como se ye, encaminadas á un fin, aunque mas general la una que la otra (1). Pronunciáronse con este motivo discursos llenos de erudicion política, por diputados de opuestas opiniones y partidos, aunque incurriendo algunos en graves errores históricos. Pero tuvo de notable esta cuestion, que dominó en todos, españoles y americanos, amigos y enemigos de las reformas. tál espíritu de nacionalidad é independencia, que procediéndose à la votacion, y verificándose nominal, resultó unánime la aprobacion del proyecto de decreto que se habia redactado, y se publicó como tál en el primer dia del siguiente mes (5).

Ni fue, ni pod a ser acogida del mismo modo, antes se levantaron inmediatamente à rechazarla los diputados de mas autoridad, otra proposicion en que se pretendia haber sido un error el separar el poder ejecutivo del legislativo, y se excitaba à las Cortes à que asumiesen en si ambos poderes, como el medio mas directo y acaso único de salvar la patria (5). Semejante

<sup>(4)</sup> Le primera la presenté el señor Capanany, y la segunda el señor Borrull.
(2) Decreto de las Cortes de 1.º de enero de 1811.

<sup>(3)</sup> Rizola el señor Castellé, el mismo que babía becho la relativa a las tres clases de empleades que decia baber quedado del tiempo de Godoy.

propuesta, que equivalla á querer convertir la asamblea en convencion nacional, produjo tál disgusto, que algunos pidieron que no se volviera á admitir mocion ninguna que fuese como ésta, contra leyes ya hechas del Estado que eran como constitucionales, y por tables se tenian ciertos decretos ya promulgados. Mas como quiera que las atribuciones y facultades del poder ejecutivo no hubiesen quedado todavía hien deshindadas á pesar de la declaración hecha en 27 de setiembre, volvióse á tratar y discutir este panto, dando por resultado el decreto que poco mas adelante se publicó con el titulo de Reglamento provincial del poder ejecutivo.

Estas cuestiones, que eran constitucionales, juntamente con otras que se suscitaban y que tambien lo eran, tál como la petición becha por el enviado de Portugal para que se autorizára y publicára la revocación de la ley Salica becha en las Córtes de 1789, y por consecuencia de ella se declarára el derecho de la princesa del Brasil doña Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII., á suceder en la corona de España, puntos cuya decision se iba reservando para ruando se forméra la Constitución del Estado; estas cuestiones, decimos, hacian ver la necesidad de ocuparse en la formación de aquel Codigo, con arreglo tambien á una proposición que en este sentido había sido hecha. En su virtud se nombró para que preparára el proyecto (23 de diciembre) una comisión de catorce diputados, á la

cual se agregaron despues algunus otros (1). Habíase propuesto ya por algunos que se hiciera una especie de invitacion ó l'amamiento á los sábios de todos los paises para que comunicáran sus luces al Congreso, y se abriera como un concurso para la presentacion de memorias ó proyectos de una buena Constitucion; así como no faltó quien combatiera esta idea, ya por creer innecesario dar una Constitucion al reino, ya bajo el concepto de pedir luces á los sábios, diciendo que los sábios y eruditos eran los que más habian perjudicado á la causa nacional, citando los españoles ilustrados que habian abrazado el partido de los franceses, todo lo cual oyó el Congreso con ostensibles demostraciones de gran desagrado.

Nombrose en el mismo dia 23 otra comision que se encargára de redactar un proyecto de ley para el arregio y gobierno de las provincias, otra de las reformas capitales cuya necesidad se babia reconocido. Y mientras estas comisiones preparaban sus trabajos, la asamblea continuaba discutiendo con notable interés. empeño y asiduidad el proyecto relativo á fijar las atribuciones que habian de corresponder y señalarse al Consejo de Regencia como poder ejecutivo, 🔻 🛦 deslin-

(4) Los nombrados fueron: don Agustin Argüelles, don José Pa-bio Vallente, don Pedro Maria Ric, don Francisco Gunerrez de la Huer-ta, don Evaristo Perez de Castro, mas adelante fueron, don Antonio ta, don Evaristo Perez de Casiro, mas adelante fueron, don Antonio don Alfonso Lanedo, don José Es-Ranz Romanillos, y los americanos piga, don Antonio Oliveros, don Con Andrés de Euregui y don Ma-Piago Mandiola.

dar los límites del Cuerpo legislador, y las relaciones que entre si habian de guardar estos dos poderes.

Mezclábanse y alternaban con estas cuestiones otras de más ó ménos interés é importancia, tales como la de empréstito y subsidios, la del alistamiento de un cuerpo de dies mil hombres en Cádiz, la de las obras de defensa de aquella plaza y de la Isla, la del aumento, organizacion y disciplina de los ejércitos, la del reconocimiento y confirmación de los grados minitares á los eclesiásticos que acaudillaban guerrillas, la del establecimiento en España de una ley semejante al Habeas corpus de Inglaterra, y otras sobre que se hacian y presentaban proposiciones, que producian debates más o ménos interesantes. No se descuidaban tampoco los diputados americanos, ya en solicitar concesiones para las provincias de ultramar, ya en pedir ó proponer medidas para apagar el fuego de la insurreccion que iba cundiendo y estendiendose en aquellas regiones. De Buenos-Aires se habia propagado al Paraguay y al Tucuman, y amenazaba prender en Chile. Con más furia se desarrollo en Nueva-España, Jonde ya el año anterior nabia sido separado por sospechas de connivencia con los criollos el virey Iturrigaray, y donde liubo el poco tino de conferir el vireinato en tales circunstancias al anciano y débil arzobispo don Prancisco Javier de Lizana. Un clerigo llamado Hidalgo de Castilla, hombre sagáz y no diterato, fué quien levantó alli la bandera de la insurreccion, sublevando

à los indies y mulatos (setiembre, 1810), con los cuales y con algunas tropas que se le reunieron se apoderó de la rica poblacion de Guanajuato, se estendió has-'a Valladolid de Mechoacan, y amenazaha 4 Méjico, que se hallaba en gran fermentacion.

Por fortuna llegó oportunamente el general Venegas, nombrado virey, como dijimos ya en otra parte, por el gobierno español. Venegas contavo y reprimió el mal espiratu de la capital, y despachó al coronel Trupillo con una columna al encuentro de Hidalgo. Esperole el clérigo insurgente en el monte de las Cruces; tuvieron allí una viva refriega, mas el número de la gente insurrecta era ya tan crecido que el coronel español tuvo por prudente retroceder á Méjico. Tras el marchaba ya Hidalgo atrevidamente sobre la capital, y como supiese que se dirigía á impedirla aquel movimiento el comandante de las fuerzas de San Luis de Potosí, brigadier Calleja, con 3,000 hombres, tuvo la audacia de volver á buscarle, pero pago cara la osadía, porque fué completamente derrotado cerca. de Aculco (7 de noviembre). Repúsose no obstante todavia, y todavia dió que bacer, costándole á Calleja varias acciones hasta desbaratarle del todo en una de ellas, de cuyas, resultas hubo de refugiarse el belicoso clérigo en las provincias interiores, donde al fin fuê cogido y pasado por las armas con varios de sus secuaces. La misma suerte tuvo otro clerigo llamado Morelos, pero mucho más feroz que el anterior, así

Tomo xxxv.

**30** 

como más ignorante y de más estragadas costumbres, que se levanto y mantuvo el fuego de la insurreccion en la costa meridianal de Nueva-España. Ruda y sanguinaria se mostró alla la rebelion contra los españoles, y éstos á su vez tomaron tambien represalias horribles.

Así los diputados americanos, presentendo como remedio à tales males y como aliciente para reconciliar aquellas provincias y mantenerlas unidas á la metropoli, la necesidad de igualarlas en derechos con ésta, esforzábanse por obtener medidas legislativas en este sentido, pretendian que con urgencia se declarára la libertad é igualdad de los indios, arrancaban concesiones, ya eximiéndolos de los tributor y repartimientos aburivos que estaban en práctica, ya facultándolos para ciertos cultivos y labores agrícolas que les estaban vedados, ya habilitándolos para toda clase de empleos, igualando en esto con los europeos á los indios y criollos, ya en fin pidiendo que la representacion de aquellas provincias fuese enteramente idéntica eu el modo y forma à la de la peninsula, no solo para las Cortes sucesivas, sino sun para aquellas mismas que se estaban celebrando. Encargóse á los americanos, que poniépdose de acuerdo entre sí, formuláran y presentáran bajo un plan todas aquellas proposiciones, y así se fueron discutiendo, en acsiones secretas muchas de ellas.

Pero en medio de cuestiones y asuntos de la im-

portancia de los que hemos enumerado, interpolábanse con frequencia y entretenian à las Cortes materias de poca sustancia para un cuerpo legislador; é incidentes fátiles, haciéndose objeto de discusion cualquiera idea, juicio ó rumor que estampaban los periódicos que desde la libertad de imprente comenzaron à pulular, y que muchas veces se reducian á verdaderos chismes ó á ligeras censuras que lastimaban ó incomodaban á uno ó más diputados; abusos propios de una institucion que habia pasado de repente del estado de esclavitud al de una casi ompimoda libertad. Aunque las Cortes en este primer período no dejaron de tratar de asuntos de guerra y bacienda, que emn en verdad los más urgentes, no hay duda que diezon cierta preferencia a la parte política, en términos que no solamente por fuera no faltó quien por esto las criticase, sino que tambien algunos diputados llamarem la atencion sobre lo misme, tal como el señor Llamas, que propuso no se tratara de otra cosa que de guerra, hacienda y planes generales y particulares para arrojar á los enemigos, añadiendo que sobre esto hasta ahora no se habia hecho nada é muy poco, espresiones de que se dió por ofendido y se quejó el Congreso. Tambien hubo alguno que dijera no podia ver sin tégrimas el tiempo que se perdia en materias de suyo obvias ó de may escaso interés. ¿Pero podia evitarse, uno y otro, en una asamblea nueva, y con una iniciativa individual completamente libro,

por lo menos hasta que pasaran aquellos primeros desabegos, y se entrára, como despues se entró, en un sistema más sentado, más reglamentario y más metódico?

Antes de terminar este capítulo, justo será que elogiernos de nuevo la firmeza y serenidad de aquellos ilustres patricios, deliberando impávidos á las puertas de una ciudad apestada, y encerrados ellos mismos en un reciuto circundado de fortalezas y de cañones enemigos, cuyo estruendo retumbaba en sus oidos muchas reces, cuyos proyectiles amenazaban caer cada dis sobre sus cabezas, y á riesgo de verse á la mejor hora sorprendidos, envueltos y copados. Como en una corporacion nunca ó rara vez falta quien de más fácul entrada en su ánimo al temor, o quien se abulte en su imaginacion los peligros, ó quien acaso ven los que realmente existan más claramente que otros, en diferentes ocasiones espusieron algunos diputados lo prudente que sería que la representacion nacional se trasladára á lugar mas seguro y no espuesto á una sorpresa enemiga, y dondo pudiera dedicarse á sus tareas mas sosegadamente. Aunque este punto se trató siempre en sesiones secretas, en que cada cual podia emitir más francamente su parcoer y espresar sus sentimientos sin la presion que ejerce el temor à la censura publica, pocos fueron siempre los que opinaron por la traslación, los más combatieron fuertemente la idea romo anti-política, en razon al mal efecto que causaria aquella medida en la nacion, prefirendo correr allí todos los riesgos à dar al país un ejemplo de
debilidad, cuyas consecuencias podrian ser funestas.
Decidiose al fin la cuestión en votacion nominal, votando 84 por la permanencia, solo 33 por la traslacion. Unicamente aceptaron mudarse à Cádiz tan pronto como cesára la epidemia, á cuyo efecto se acordó
habilitar la iglesia de San Felipe Neri.

Tales fueron las principales ocupaciones de las Cortes en el corto y trabajoso, pero ya fecucido período desde su instalacion hasta terminar el año 1810. Dias de gloria histórica preparaban á la nacion española los escogidos del pueblo en circunstancias tan críticas y solemnes.

## CAPÍTULO XIII.

## BADAJOZ.

## LA RETIRADA DE PORTUGAL.

## LA ALBUERA.

1811.

De enero á Junio.)

Souk recibe órden para ir en auxilio de Massena.—Las tropas espaholas de Portugal vuelven à Extremedura.--Muerte del marqués de ta Romana.—Pereza y lentitud de Soult y su causa —Parte à Extremadura.-Toma à Olivenza.-Sitia i Sadajoz.-Briosa conducta del gobernador Menaciro. — Operaciones de Mendizabal. — Abuyéntale Soult. -- Pérdida grande de los nuestros. -- Houresa y desgraciada muerte de Menacho.—Piojedad de su succeor.—Reudician de la pla-2a.—Sensacion que este suceso hace en las Córtes.—Ocupan los franoeses à Alburquerque, Valencia y Campomayor.-Acontecimientos en Andalucia.-Expedicion del genera. Peña -- Movimientos del mazizoal Victor.—Accion del serro del Puerco. -Operaciones mavales.-Debaies en las Córtes sobre el resultado de la expedición y el comportamiento de los gefes ingleses y españoles.-Bombas arrojadas sobre Cádiz.—Expedícion de Zayas al condado de Niebla y su resultado. - Cálebre retirada del ejército francés de Portugal. - Habilidad que muestra y reputacion que gana en ella Massena.-Conducta de Wellington.—Acciones que sostienen les franceses.—El mariscal Ney.

Gougle

- Trabajos y penalidades que pasan.-Ruella de sangre y desolacion que van dejando en el país.-Disidencias entre los generales: márchezeo algunos: disgusto do Massena.—Pranques el ejército francés in frentera de Castilla.-Auxillale Bessières.-Se repone.-Vie pe à Extremadura el general luglés Beresford,-Apodérase de Campomayor que abandonas los franceses.—Cruza el Guadistia.—Castaños general en gofe del 5.º ejército español. — Latour-Maubourg toma el mando del 5.º caerpo frances. - Tema Beresford à Oilvenza.-Pretende el embajador logiés que se dé à Wellington et maçdo de varias provincias españolas. Niegalo is Regencia. Firmera y patriotismo de Biske.—Apraeba el consejo su conducta.— Vuelve el ejercito francés à entrar en campaha.—Accion de Puentes de Oñoro entre ingleses y franceses.-Regresan éstos à tierra de Salamacca — Sale la guarolcion francesa de Almeida velando los muros.—Retirase Massona à Francia.—Reemplázale Macmont. - Copedicion de Blake con ejército à Extremadura.-Réduese à Casta-Bos y à Beresford. -Acude tambien Soult desde Sevilla con ejéraise en socurre de Badajoz. - Situate el ejército anglo-lustrano-espa-Bol en la Albuera.--Van à buscarle los franceses.---Famosa betalia de la Albuera.-Glorioso triunfo de los aliados.-Premios que decretan las Côrten-Riogio de Blake y los españoles en el parlamento británico. -- Rennévase el sitio de Badajoz. -- Reunion de ciércitos ingleses y franceses en Extremadora —Levintase el sitio. — Retirese Weillagton & Portugal .- Vueive Blake & Cadis .- Regress Soult & Sevilla.

Volvamos otra vez la vista bácia los movimientos y las operaciones militares, de que no es facil apartarla mucho tiempo en guerra tan viva y de la cual estaba pendiente la suerto del reino.

Importaba más que todo à Napoleon, siempre y con preferencia atento à arrojar los ingleses de la península española, proteger y auxiliar quanto pudiese al mariscal Massena, à quien dejamos à fines de 1810 en Portugal fronte al ejercito anglo-portugaés de Welling-

ton, á sus formidables posiciones de Torres-Vedras y à la nueva cadena de fuertes con que había acobado de ceñirlas y bacerlas inexpugnables. No creyendo Napoleon bastantes à sacar à Massena de la comprometida nituacion en que se hallaba los refuerzos que le lleveron los generales Drouet, Claparede y Gardanne, ni los tres mil hombres con que le acudió el general Foy, el mismo que á costa de mil peligros habia ido de Portugal à Paris à informarle del verdadero estado de aquel ejército espedicionario en que tenia puesta toda su confianza, mandó al meriscal Soult que á toda costa se pusiera en comunicación con Massena y le diera la mano siguiera tuviese que abandonar la Andalocía; porque para el emperador todo era secundario, todo de poca monta ante la idea de destruir el ejército inglés, objeto predilecto que no se apartaba nunca de su mente.

Wellington esperaba tambien refuerzos de luglaterra. De allí habia venido el mariscal Beresford à reemplazar al general Hill, que tuvo que retirarse por enfermedad. El plan de Wellington era enviar à Extre madura estas tropas, juntamente con las divisiones españolas que se le habian unido, con objeto de que interponióndose entre Soult y Massena les impidiesen la comunicación. Mandibanlas dou Martin de la Carrera, don Cárlos O'Donnell y don Cárlos de España, y todas se pusieron en movimiento; pero el inarqués de la Romana, que las gobernaba como general en gefe, cuando

se disponia á partir, falleció repentinamento de una aneurisma en el cuartel general de Cartaxo (23 de enero, 1811), teniendo con tal motivo que guiarlas como gefe en la espedicion el general den José Virués. Cualesquiera que fuesen las prendas y condiciones que faltasen al marqués de la Romana para constituir un buen general, como hemos observado en varias ocasiones, adornábanle otras que le hacian recomendable, y al través de algunos desaciertos y errores habia prestado servicios de mucha estima á su patria, y las Córtes así lo reconocieron, acordando que se pusiese una inscripcion honrosa en su sepulcro.

Pero el duque de Dalmacia (Soult), que tardó algo en recibir las órdenes de Napoleon, por que las primeras fueron interceptadas por las guerrillas españolas, tampoco se apresuró á ejecutarlas despues de recibidas. Sentia por una parte dejar las provincias andeluzas, donde ejercia una autoridad ilimitada y las miraba como una especie de patrimonio suyo, y por otra no le era muy agradable ir á ayudar á Massena á la conquista de Portugal, de cuya empresa, caso de salir bien, éste v no él seria quien recogezia el fruto y la gloria. Así sué que se movio perezosamente: dió no obstante sus disposiciones, señaló los generales y las fuerzas que habian de queder en Sevilla y en Córdoba, y reuniéndose si mariscal duque de Treviso (Mortier) que maudaba el 5.º cuerpo, partió á principios de enero camino de Extremadura con unos veinte y tres mil hombres



y cincuenta y cuatro piezas, sin contar unos tree mil quinientos del ejército del centro con que el general Lahoussaie se adelantó á Trujillo. Pero huyendo de entrar desde luego en Portugal, y alegando no ser conveniente dejar á la espalda plazas españolas, pilió y obtuvo de Napoleon el permiso de atacar las plazas de Olivenza y Badajoz antes de invadir el Alentejo; sistema y conducta que muches le censuraron, entre etros el mariscal Jourdan, que lo dejó así escrito en sus Memorias.

Mandaba las tropas españolas de Extremadura don Gahriel de Mendizabal, que con la entrada de Soult se replegó por Mérida hácia la derecha del Guadiana. La division de Ballesteros, que obraba hácia el condado de Niebla, dándose la mano con Gopona, fué perseguida por el general Gazan, que la dispersó y tomó parte de su artillería. Soult avanzó sobre Olivenza, plaza española desde el tratado de Badajoz de 1801, descuidada, además de ser de suyo debil. Atacada por el general francés con piezas de grueso calibre, fácil le fué rendirla (22 de enero), quedando prisionera de guerra la guarnicion, inclusos 3,000 hombres que Mendizabal tuvo el mal acuerdo de enviar donde iban a servir más de embarazo que de defensa.

Ballesteros, que á este tiempo recibió de la Regencia el nombramiento de comandante general del condado de Niebla, despues de embarcarse Copone con sus tropas para la Isla de Leon, sostavo en Villanue-

va de los Castillejos un porfiado y houroso combate (25 de enero) contra los generales franceses Gazan y Remond, causándoles bastante pérdida, y retirándose despues por escalones á Sankicar de Guadiana. Como luego observase que Gazan se corria bácia Badajoz, à cuya plaza se encaminó el daque de Dalmacia despues de la toma de Olivenza, renové ses correrías, embistió y sorprendió á Fregenal, donde cogió unos cien prisioneros (16 de febrero), y antes de terminar el mes tornose al Condado, donde había quedade solo Remond, y desde luego le forzó á retirarse del etrolado del rio Tinto (2 de marzo), suceso que puso en cuidado à los franceses que guarnecian à Sevilla, en términos de tener que salir el gobernador Darican en auxilio de Remond. Manejóse no obstante tan diestramente Ballesteros que en la noche del 9 sorprendió à Remond en Palma, cogióle dos cañones y bastantes prisioneros, y disponíaso à marchar arrojadamente hácia Sevilla cuando le detuvieron las maias noticias que de Extremadura iban llegando.

Habia en electo, como indicamos, dirigidose el mariscal Soult desde Oliventa é acometer la plaza de Badajos, capital de la Extremadura, sita à la orilla izquierda del Guadiana, guarnecida por unos 9,000 hombres y gubernada por el mariscal de campo don Bafael Menacho, hombre de acreditado valor y firmeza. Despues de destribur Soult sus einquenta y cuatro piesas en diferentes baterias colocadas en va-



rios puntos, comenzaron aquellas el 28 de enero á abrir la trinchera. El 30 hicieron los sitiados una vigorosa salida, á pesar de la cual intimó el francés la rendicion à la plaza (1 ° de febrero), à que contestó Menacho con briosa respuesta. Mendizabal, que habia colocado las divisiones venidas de Portugal á la derecha del Gévora (rio que se junta allí con el caudaloso Guadiana), protegidas por el fuerte de San Cristóbal, trató de meterse en Badajoz, á cuyo fin mandó á don Martin de la Carrera que ahuyentase la caballeria enemiga, operacion que ejecutada con habilidad y denuedo permitió á Mendizabal entrar en la plaza con su infantería (6 de febrero). Con esto se animaron los sitiados á hacer al dia siguiente una salida, dirigiendo la empresa don Cárlos de España. Destruyeron aquellos algunas baterías é inutilizaron algunas piezas, mas como no hubiesen podido clavarhas todas, reliechos los franceses y repelidos los nuestros, con las que quedaron útiles hicieron sobre los españoles estrago grande, perdiéndose 700 hombres. algunos bravos oficiales entre ellos. A los dos dias volvió á salir Mendizabal de Badajoz, desembarazando la plaza de la gento inútil, y dejando la guarnicion reducida á los 9,000 hombres de antes, situóse á la márgen opuesta del Guadiana, apoyándose en el fuerte de San Cristóbal.

Nuestros contratiempos comenzaron verdaderamente el 11 (febrero), apoderándose los franceses del fuerte de Pardaleras, que guarnecian 400 hombres, metiéndose en él por un punto que obligado por la fuerza tuyo la debilidad de señalarles un oficial prisionero: salvose no obstante mucha parte de la guarnicion. Al dia siguiente, comprendiendo Soult cuanto le importaba para apresurar el sitio de Badajoz arrojar à Mendizabal de las cercapias del fuerte de San Cristóbal, envió una columna que cruzando el Guadiana comenzó á lanzar bombas sobre el campamento español. Mendizabal, cuya fuerza pasaba todavia de 9,000 hombres, no habia cuidado de atrincherarse ni fortalecerse, a pesar de habérselo aconsejado el general inglés, fiando en que las crecientes del Guadiana y del Gévora no permittan atacarle en aquella posicion. Illudiscreta é incomprensible confianza! Las aguas descendieron el 48 (febrero), y vadeando y cruzando los dos rios la caballería enemiga guiada por Latour-Maubourg, y luego la infantería conducida por Girard, en número una y otra igual a la fuerza que contaba Mendizabal; cogreron à éste en medio casi desapercibido; y cayendo con impetu sobre los españoles el mariscal Mortier que dirigia los movimientos (19 de febrero), entro la confusion y el desórden en nuestras 4las. Diéronse les primeres à huir les pertugueses, à quienes en vano intento contener el valeroso español don Fernando Butron à la cabeza de los regimientos de Lusitania y de Sagunto. Un poco se sostuvo Mendizabal con la infanteria, formando con ella dos gran-



des cuadros, pero rotos estos tambien, todo fué va dispersion, pérdida y desastres. Mas de 800 faeron los muertos ó heridos; acaso pasaron de 4,000 los prisioneros, entre ellos el general Virués; perdiéronse 17 cañones, 20 cajas de municiones 🗸 5 banderas. Refugiáronse los dispersos en las plazas inmediatas: don Cárlos de España se salvó en Campomayor; en Yelves don Fernando Butron con don Pablo Morillo y unes 800 hombres. Apenas perdieron 400 los franceses «¡Pelea ignominiosamente perdida, exclama aquí un historiador español, y por la que se levantó contra Mendizabal un clamor universal harto justo! Fué causa de tamaño infortunio singular impericia, que no disculpan ni los brios personales ni la buena intencion de aquel desventurado general (1).

De esta victoria se aprovechó Soult, como era natural, para activar los trabajos del sitio, pudiendo construir con cierta tranquilidad puentes de comunicacion de la una á la otra orilla del Guadiana. Y sin embargo no decayo el espíritu del gobernador Menacho, tanto que no quiso recibir al parlamentario que Soult le envié con nuevas proposiciones para la rendicion de la plaza. Su firmeza elentaba á todos, en

disgusto la noticia de esta derro
disgusto la noticia de esta derro
ta, que llegó con una representacion del general de la cabalieria nor la dispersion de las tropas.—

Butroa contra su gele Mendiza
bal: tambien se recibió otra de

febrero. le justa superior de Recesseus-

<sup>(1)</sup> En las Côrtes causò grau re, acompañando documentos que

términos que á perfía pugnaban por compartir con él los peligros. Por si el cañoneo derribaba los baluartes y los muros, propúsoso resistir dentro del casco de la ciudad, á cuyo fin hizo abrir zanjas en las çalles, atronerar las casas y emplear otros medios de defensa interior. Por una deplorable desdicha acabó pronto su gloriosa carrera aquel digno y denodado gefe. El 4 de marzo habia dispuesto una colida de la guarnicion, y cuando el observaba con placer desde lo alto del muro el daño que aquella hacía al enemigo, una bala de cañon le derribó sin vida. Pérdida irreparable fué aquella para los sitiados, llorada con razon para todos. Con razon tambien las Cértes del reino honraron y pensionaron su familia. Sucediole en el gobierno de la plaza el general don José de Imaz, cuya conducta hizo resaltar doblemente la de su malogrado antecesor; puesto que á los seis dias (10 de marzo), al tiempo que desde Yelves se recibia aviso de que el maniscal Massena se retiraba de Portugal, y de que pronto seria la plaza socorrida, cuando aun no estaba bastante aportillada la brecha, y contra el dictámen de varios de los gefes reunidos en consejo, disculpándose con el parecer de otros, accedió á capitular, entregando la plaza con mas de 7,000 hombres que aun habia útiles, fuera do los 1,000 enfermos de los hospi ales, y con 170 piezas de artillería y abundancia de municiones.

Gran sensacion y profunda tristeza causó la no-

ticia de esta rendicion en las Cortes. La Regencia en su oficio decia que haliaba motivo suficiente para que aquel suceso fuese juzgado segun ordenanza; varios diputados manifestaron su indignacion por la conducta del gobernador, y hubo quieza espresó su dolor esclamando: Dios nos salve, quia non est ahus qui pugnet pro nobis. Propusiéronse medidas para remedio de tan graves males, y tambien se pidió que se indagara la conducta militar de Mendizabal en su desgraciada batalla del 19 de febrero (1).

La consecuencia más inmediata de la rendicion de Badajoz fué la ocupacion de Alburquerque y Valencia de Alcántara por el general Latour-Maubourg, y la de Campomayor por el mariscal Mortier (15 de marzo), esta última despues de algunos dias de ataque, y quedando prisioneros unos 600 portugueses entre milicianos y ordenanzas.

Aunque à este tiempo se rettraba, como hemos indicado, el mariscal Massena de Portugal, cúmplenos antes de dar cuenta de este importante suceso, darla de lo que había acontecido en Andalucía durante la ausencia de Soult, y que obligo à éste a retroceder à aquella provincia tan pronto como tomo à Badajoz. El gobierno de Cádiz, de acuerdo con los ingleses, quiso aprovechar la salida del ejército expedicionario de Extremadura para intentar un golpa contra el que



fil Sesion del 22 de marzo.

quedaba sitiando á Cádiz y la Isla, y obligarle, si podia, á levantar el cerco. Combinése al efecto una expedicion al mando del general don Manuel de la Peña, con tropas españolas é inglesas, en número aquellas de cerca de 8,000, de más de 4,000 éstas, contando las que ya en el mes de enero habían pasado con el propio fin de Cádiz á Algeciras, y habian hecho una marcha sobre Medinasidonia à las ordenes de don Antonio Begines de los Rios. El 26 de febrero se embarcaron las tropas que faltaban, y arribaron con dificultad el 27 á Tarifa, donde se les incorporaron los ingleses : la division de Begines se hallaba en Casas Viejas. Dividió Peña el ejército en tras cuerpos, encomendando la vanguardia á don José de Lardizabat, et centro al principe de Anglona, y la reserva al general inglés Graham: mandaba la caballería don Santia... go Whittingham, y constaba la artillería de 24 piezas.

El 28 (febrero) se puso en movimiento el ejercito expedicionario con direccion al puerto de Facinas, desde el cual podia seguir dos caminos, ó el de Medinasidonia por Casas Viejas, ó el de Chiclana y Santi-Petri por Vejer. Tomó de pronto el primero, mas luego hallándose en las alturas frente á Casas Viejas, varió de pensamiento el general en gefe, y emprendió la marcha por el segundo (3 de marzo); mudanza que se censuró de errada y de inconveniento, y que esplican algunos por el carácter meticuloso del general la Peña, que tomando aquel rumbo se ponia mas

Tomo xxiv.

31

pronto en comunicacion con la Isla, y la creia mas seguro para el caso de un contratiempo. El general Zayas, que haba quedado mandando en la Isla, tenia el encargo do ejecutar movimientos en toda la línea en combinacion con las fuerzas de mar, y de echar un puento de barcas a la embocadura de Santi Petri. Ejecutóse esta última operacion el 2 de marzo, pero descuidados aquella misma noche los españoles que le custodiaban fueron sorprendidos y hechos pristoueros en número de 250 por los tiradores franceses, y gracias que à favor del desórden no pasaron más adelante. De resultas mandó Zayan cortar algunas barças del puente: con esto, y con ignorar la marcha del ejército expedicionamo, al cual se suponia caminando en el primer rumbo que emprendió, y con no recibirse de él las señales convenidas ni aviso alguno, pues un oficial que le traia fué equivocadamente preso por los mismos ingleses, no pudieron los de la Isla auxiliar de pronto las operaciones de fuera.

Había el ejército expedicionario tomado el camino de Conil (4 de marzo), para continuar la vuelta de Santi Petri. La marcha fué perezosa y pesada, no calculados bien los enterpecimientos con que había de tropezar. Ignoraba este movimiento el mariscal Victor, que además de los 15,000 hombres con que vigilaba á Cadiz y la Isla tema otros 5,000 entre Sanlúcar, Medinasidonia y otros puntos inmediatos. Por lo mismo, y para ocurrir á todo evento, babíase co-

locado entre Medina y Conil; mas luego que supo la direccion de los ahados, corrióso á los pinares de Chiclana, y colocó convenientemente las tres divisiones de Ruffin, Leval y Villatte. Así, cuando Lardizabal con la vanguardia española llegó al sitio en que se habia propuesto atacor por la espalda los atrincheramientos franceses que impedian la comunicación de los de fuera con la Isla, encontróse allí con la division de Villatte (5 de marzo). Embistióla el general español bravamente, y tanto que despues de recia pelea rechazó al francés al otro lado del caño, y abrió la comunicación con la Isla, si bien se retrasó por la reciente cortadura del puente hecha por Zavas. Queriendo aprovechar aquella ventaja el general Peña, dió órden al inglés Graham para que acercándose al campo de la Bermeja cooperase á las maniobras de la vanguardia, dejando el cerro llamado del Puerco en que se habia situado, encomendado á la division de don Antonio Begines.

Atento á todas estas evoluciones el mariscal Vietor, destacó la division Leval contra la inglesa de Graham, y poniéndose él al frente de la de Ruffin dirigióse al cerro del Puerco, y trepando por la ladera de la espalda, y arrojando de él á los españoles y apoderándose de la cumbre, interpúsose entre las tropas que le balian ocupado y las que quedaban en Casas Viejas, siendo su intento acorralar á los aliados contra el mar. Apercibido de esto Graham, contramarchó

rapidamente, y haciendo que el mayor Duncan rompiese con los diez cañones que llevaba un fuego vivo contra la division Leval, contúvola causando en ella destrozo grande. Mandó luego acremeter el cerro del Puerco, de que se había apoderado Ruffin: recio y sangriento fué el combate, aunque corto, pues solo duro hora y media: perdieron en él los ingleses más de 1,000 soldados con 50 oficiales; la pérdida de los franceses fué de 2,000 muertos ó heridos y 400 prisioneros. Entre los muertos lo fué el general Rousseau, y entre los heridos el general Ruffin, tan mortalmente que sucumbió á bordo del buque que le trasportaba á Inglaterra. Dueños los ingleses del cerro, Grabam no persiguió al enemigo por el cansancio de sus tropas, pero squel no se repuso, á pesar de los esfuerzos del mariscal Victor por restablecer el combate. No bizo otro tanto la Peña, que ni siguiera se movió para auxiliar à Graham, disculpándose con haber ignorado la contramarcha de éste y la refriega en que se empeño. Lardizabal con su vanguardia fué quien siguió batiéndose con la division de Villatte, que tambien salió herido. Graham se metió en la Isla, resentido de la conducta de la Peña, y protestando que no saldria ya más de las líneas, sino en el caso de tener que favorecer desde ellas alguna operacion de los españoles.

Tambien por el mar se habian movido los nuestros, amenazando don Cayetano Valdés con las fuerzas satiles el Trocadero y varios otros pentos. Hizosa un desembarco en la playa del Puerto de Santa María, y se recobró á Rota destruyendo las baterías enemigas. Por su parte el mariscal Victor, despues de enviar á Jerez los bagages y los heridos del día 5, y de llamar de Medinasidonia la division que mandaba Cassagne, se situó con el grueso de sus tropas en las cercanías de Puerto Real. Por lo que hace á la Peña, á cuya irresolucion y desconfianza se achacó no haberse sacado mas fruto de la batalla del 5, no se atrevió á proseguir solo operacion alguna, y entró el 7 con todo su ejército en Santi-Petri.

Por espacio de cerca do quinca dias fueron estos sucesos objetos de debates en las Córtes, alguno en público, los mas de ellos en sesiones secretas. Declamóse mucho sobre la impericia ó flojedad de la Peña en no haber sabido sacar ventajas de la accion del 5; se pidió que se residenciára su conducta, añadiendo algunos que se hiciese sometiéndole à un consejo de guerra, y el general por su parte presento en su justificación un escrito, de que se acordo dar lectura en sesion pública; aunque no de los documentos que le acompañaban, por ser alguno de ellos ofensivo á los ingleses. Aunque mas adelante el resultado de estos cargos y acusaciones fué declararse en junta de generales no resultar hecho algono para proceder contra Peña, aux que las Córtes después manifestaron quedar satisfechas de su conducta, y aun con el tiempo

se le condecoró con la gran cruz de Cários III, es lo cierto que por entonces se desató contra él la opinion pública, que se cruzaren ágrios escritos, que se bizo incompatible au mando con el del general Graham, y que fué menester reemplazarle con el marqués de Coupigny. Tambien se manifestó en el Congreso una opinion desfavorable al general Zavas por la corpresa del puento de Santi-Petri. El único cen quien la esamblea se mostré generosa fué el general inglés Graham. à quien acordó conferir grandeza de España con el titalo de duque del Cerro del Puerco. No admitió el general británico esta honra, segun unos por no lastimar à lord Wellington, que aun no la habia obtenido: segun otros, y todo pudo ser, por tener en el idioma inglés el nombre del cerre un souido y una significucion ann mas repugnante que en el español. Alcanzaron estos debates y se juntaron con el gue produjo la noticia de la pérdida de Badajos (1).

Mientras estas cuestiones se debatian en la cámara, dispararon los franceses desde el fuerte de la Cabezuela contra Cádia, é hicieron Regar al recinto de la
poblacion bastantes bombas, de las cuales cayeron algunas en la plaza de San Juan de Dios, y una reventó
é hixo bastante daño en la iglesia de la Merced (15
de marzo), Pocos sin embargo de estos proyectiles reventaban, pues para hacerios alcanzar era menester

<sup>(</sup>f) Setiones del 5 al 17 de marco.

mecisarlos con plomo, dejando sele un pequeño hueco en que cabia muy poca pólvora. Invento antiguo, dicen, de un español, que perfeccione ahora, abaden, otro oficial español al servicio del enemigo. Al principio parece que los franceses no tenian mas que tres malos morteros para lanzar esta clase de proyectiles, pero que después los aumentaron y mejoraron.

Para neutralizar el mal efecto de la expedicion de Peña, dispúsose otra al condado de Niebla al mando del general Zayas, de quien declararon las Córtes que sun podía emplearle la Regéncia en le que juzgára útil. La division expedicienaria se componia de 5,000 infantes y 250 ginetes, y había de operar de acterdo con don Francisco Ballesteros, que, como hemos dicho, guerreaba por allí dándose la mano con Copona. Mal principio tuvo esta empresa, puesto que habiendo desembarcado el 19 (marzo) á la inmediacion de Huelva, el 23 tuvo que reembarcarse y acogerse á la isla de la Carcajera, abandonando los caballos, porque antes de poder unirse Zayas con Ballesteros, se interpusieron los franceses reforzados con tropas suyas de Extremadura. Ballesteros tampoco dió trazas de querer incorporarse con Zayas, ni menos de cooperar à sus fines; así que todo lo que éste pudo hacer desde la mencionada isla fué coger à los franceses en Moguer unos 100 prisioneros, y recobrar algunos de sus caballos; con lo que se volvió á Cádiz (31 de marzo), no sin riesgo de perecer los buques en que se trasportaba, á causa de un furioso temporal que le sobrevino en aquella costa, como perecieron chocando ó encallando en ella no pocos buques mercantes, con centenares de personas.

Veamos yá cómo fué la retirada famosa del mariscal Massena de Portugal, que dejamos anunciada, y el término de aquella invasion célebre en el reino lusitano, de que Napoleon esperaba la expulsion y destruccion total de los ingleses y la ocupacion definitiva y tranquila de toda España.

Imposibilitado ya Massena de subsistir por mas tiempo en sua estancias de Santaren, agotados todos los recursos del país, mermadas por las enfermedades sus tropas, y con facilidad de acrecer sus fuerzas y sus medios el ejército británico, resolvióse al fin fi emprender su retirada, haciéndolo con el sigilo, con las precauciones, con la habilidad estratégica propia de un esperimentado y previsor general, enviando silenciosamente delante los heridos y los bagajes y todo lo pesado y embarazoso (4 de marzo), simulando después encaminarse à cruzar el Tajo para dirigirse al Mondego, dando las órdenes convenientes á generales disgustados y descontentadizos que repugnabas someterse unos à otros, aproyechando luego las ventajas de la movilidad francesa sobre la circunspecta lentitud de los ingleses, y salvando en un las dificultades del terreno, de las escaseces, de las discordias de los suyos y de la persecucion de un enemigo superior, con la audacia y la prudencia de un consumado general en gefe. Dos dias hacía que habia Massena levantado su campo cuando se apercibió de ello lord Wellington, é incierto al principio acerca de su movimiento, y cauto y circunspecto aiempre, no queriendo précipitarse nunca, resolvió seguir paso á paso al francés, estrechándole de cerca, y pronto á sacar partido de la primera falta que este pudiera cometer en su marcha retrógrada.

No nos incumbe seguir los pasos de ambos ejércitos en cada una de sus jornadas desde el 5 de marzo en que se movió el francés hasta el 5 de abril en que logró asomar otra vez á la frontera de Castilla; ni describir los obstáculos que el ejército imperial tuvo que vencer en cada etapa, del Tajo al Mondego, del Mondego al Deuza y del Deuza al Alba, ni referit el pormenor de los encuentros y acciones que tuyo que sostener en Pombal, en Redinha, en Coudeira y en Casal-Novo. Mas no podemos dejer de notar algunas de las circunstancias y singularidades que dieron celebridad en los anales de la guerra á esta retirada, que ni se pareció á la de Junot saliendo de Lisboa despues de una capitulacion, ni à la de Soult cuando retrocedió de Oporto sin la artillería y en el mas lastimoso y deplorable estado, si bien ahora como en aquellas dos ocasiones se vió cuán fatal era el suelo portugués para las armas francesas.

Mucha serenidad, mucha inteligencia y mucha





maestria necesité desplegar, y mucha desplegé en efecto el matiscal Massena en esta célebre retirada, para que el antiguo defensor de Génova, para que el vencedor de Zurich y libertador de la Francia, para que quien contaba en su carrera tantos triunfos que le designaban. las gentes con el nombre de Anjo minado de la victoria, no perdiera, antes bien conservára en medio de un gran contratiempo in reputacion de capitan insigne, y de los mas insignes del siglo. Despues de haberse mantenido cerca de seis meses en las posiciones del Tajo, en una de las situaciones mas difíciles en que paeda verse un general en gefe, sin viveres, sin comunicaciones, sin noticias signiera de la Francia, hacer una retirada de sesenta leguas, por un país arrumado y estérii; con soldados andrajosos ó despudos; con generales descontentes, á veces insubordinados y desobedientes, como Reynier y Drouet, que sobre faltar à sua órdenes daban mal ejemplo á gefes y á tropa murmurando de su viejo general; acosado dias y dias por retaguardia y fiancos por dobles fuerzas enemigas, bien vestidas y alimentadas, conducidas por un general entendido y prudente, protegido por los naturales del país; teniendo que sustentar recios combetes, en que por fortuna suya brilló con el arrojo y la pericia de siempre el mariscal Ney, gefe del cuerpo que cubria la retaguardia, sin perder ni bagages ni herides; trepando sierras, cruzando rios, y franqueando desfiladeros: prontos los soldados á batirse cuando el cañon returababa, ó resonaba el claria, y firmes en presencia del enemigo, pero desbandándose como manadas de hambrientos lobos, cuando el peligro pasaba, y derramándose por la tierra en busca de alimento; bien necesitó Massena acreditar sus profundos conocimientos militares y mostrar grandeza de alma para sacar ilesa de una campaña desastrosa su reputacion de gran guerrero y de triunfador afortunado.

Cierto que el ejército francés fué dejando en todos aquellos infortunados paises horribles huellas de sangre, de incendio, de desolacion y de muerte, cuyo relato hace estremecer. Presa de las llamas poblaciones enteras, martirizados y degollados sin piedad los moradores que se descuidaben en abandonarlas, contemplábanse felices los que lograban ganor las crestas de les montes l'evando sobre sus hombres les ancianes. los enfermos y los inocentes párvulos. Mansion hubo en que so descubrieron hasta tremta cadáveres de mugeres y de niños. Las chozas de las akleas, los palacios de las ciudades. los monasterios solitarios, todo era igualmente saqueado y entregado después al fuego; ni los sepulcros eran respetados, ni é las cenizas de los muertos se les dejaba reposar, antes se las esparcia al viento, como sucedió con los cadáveres de los reyes de Portugal sepultados en el monasterio de Alcobaza. «Los lobos se agolpaban en manadas, dice un erudito historiador, donde como apriscados, de monton y sin guarda yacian á centenares cadáveres de ra-

cionales y de brutos. Apurados los franceses y caminando de prisa, tenían con frecuencia que destruir sus propias acémilas y equipages. En una sola ocasion toparon los ingleses con 500 burros desjarretados, en lánguida y dolorosa agonia, crueldad mayor mil veces que la de matarlos. • Que los soldados se desbandaran à pillar cuanto pudieran, tenia alguna disculpa en la miseria y al hambro. Pero habíanso hocho además murmuradores, maldicientes y licenciosos; con irreverente lenguage y dicharachos groseros desgarraban la fama de su general en gefe, en otro tiempo tan respetado: alentábalos tambien á ello la manera inconsiderada. de producitae los oficiales y generales, y en verdad el mismo Massena dió ocasion y pábulo á una crítica que tanto le desprestigiaba (!).

Si pudo ó nó Wellington aprovechar más las ventajas del número y del estado de sus fuerzas y de la proteccion del país, para hacer man daño al ejercato francés en tan penosa y larga retirada y tan desfavorables condiciones, asunto fué que ocupó é los críticos, y á los entendidos, en el arte de la guerra, y problema que muchos resolvier on en contra de la escesiva prú-

(1) «Viejo yi, dice un bistorisdot francès, y so habiendo gogado de reposo en custro lustros,
hubieron de escoltar à menudo
facurrió es la debidad de buscar silvito à sus prolipos trabajos en
placores poco adecuados à su
placores poco adecuados à su
edad, y de les cuales sobre todo
los caprichos de sus gefes, al pa-

no conviene hacer testigos à los so que los estran como erimenes bombres sobre quienes se ejerce si se les tuerce la fortuna.

dencia y cautelosa circunspeccion del general inglés, que hasta pudo desprenderse del cuerpo de Beresford para enviarle á España, como veremos luego, sin debilitar su fuerza, puesto que vino á reemplazarle etro de cerca de dies mis hombres llegado de Inglaterra de refresco.

Para mayor disgusto y quebronto de Massena, cuando se hallaba ya próximo à la frontera de Castilla, quando pensaba trasponer la sierra de Gata para caer sobre Extremadura, cuando había señalado á sue tres cuerpos los cantones adecuados para los planes que se proponia ejecutar y de que él se prometia resultados prósperos, traslucidos sus designios causaron desagrado en el cuerpo de Reynier; más todavia en el de Junot, y mucho más en el de Ney, que sirviendo desde el principio de mala gana á las órdenes de Massena, sublevándose á la idea de hacer con él otra campaña, y alentado con su popularidad y con las quejas que del general en gefe en su derredor oia, buscó pretesto para desobedecerle, siquiera rempieso abiertamente con él, como al fin se verificó, separán dose del 6.º cuerpo, de aquel excelente cuerpo de veteranos que tan grandes servicios habia hecho al ejercito en la retirada. Sucedióle en el mando el general Loisson. Mucho quebrantó á Massena la separacion de un gefe ten distinguido y ten importante como Ney tras las disidencias y la torcida disposicion de otros generales.

Y á pesar de esto, todavía cuando el ejército anglo-portugués apareció en Celórico y sus cercanías, y se propuso desalojar á Massena de la ciudad de Guarda y sus contornos (29 de marzo), cuando colocados ingleses y franceses en las opuestas márgenes del Coa quiso Wellington cruzar este rio simultáneamente por la parte de Almeida y por la de Sabugal, todavía, decimos, tuvo que sostoner aqui un récio combate (3 de abril), en que si bien logró hacer á los franceses abandonar aquellas posiciones, fué à costa de sufrir una pérdida considerable. Despues de esto, franqueó al fin Massena la frontera de Portugal, y al cabo de seis messa de padecimientos volvió á pisar la tierra de España, habiendo salvado á fuerza de paciencia, de maña y de talento sobre 45,000 hombres, de los 70 4 80,000 que sin duda, incluyendo los refuerzos, habian entrado en Portugal. Distribuyó ahora sus tropas y estableció sus acantonamientos entre Almeida, Ciudad-Rodrigo, Zamora y Salamanca, a cuya última ciudad se dirigió él personalmente. Mandaha entonces alli el mariscal Bessières, como general en gefe del Norte de España, recien nembrado por Napoleon, comprendiendo bajo su mando las Provincias Vascongedes, Búrgos, Valladolid, Salamanca, Zemora y Leon. Entendióse con él Massena para sus ulteriores planes, sin perjuicio de enviar à Paris un oficial de su confianza para que informase al emperador de las causas de su retirada, de las que le esterbaron establecerse



junto al Mondego, de las que lo impedian marchar sobre el Tajo, de las lamentables desavenencias ocurridas entre él y Ney, de las urgentes necesidades del ejército, y de los refuerzos y auxilios de que habia menester para emprender nueva campaña.

Volviendo ya 4 Extremadura, dende dejamos las plazas de Badajoz, Olivenza y Campomayor en poder de los franceses, plazes que Wellington ofreció socorrer, y á cuyo fin indicamos haber enviado al general Beresford, sucesor de Hill, ignorando entonces haber sido ya tomadas, vino en efecto el general inglés, y púsoso primeramente delante de Camponiayor (25 de marzo). Evacuáronla á su vista los franceses in quienes, embarazados con el gran convoy que de ella sacaron, persignió y desconcertó el ingles; mas como el ardor llevára á sus ginetes hasta los muros de Badajoz, sufrieron frente à aquella plaza un gran descalabro, lutentó luego cruzar el Guadiana echando un puente de barcas; pero ejecutada esta operacion con una lentitud que acaso él no pudo evitar, é inutilizado al puente despues de construido por una avenida que destruyó en una sola noche la obra de muchos dias, tuvo que pasar su gente en balsas con la pausa propia de este género de trasporte (del 5 al 8 de abril).

Habia reemplazado al marqués de la Romana en el mando militar de Extremadura, como general en gefe del 5.º ejército (1), don Francisco Javier Castaños,

(1) Por decreto de 10 de diciembre de 1810 liable discribuido



que ocupé à Alburquerque , Valencia de Alcántera. y habia dividido sus fuerzas en dos cuerpos, al mando el uno de don Pable Marillo, el otro de don Cárlos España, y puesto la caballería á cargo del conde Penne Villemur: así como sucedió el general Latour-Maubourg en el mando del 5.º cuerpo francés que operaba en Extremadura al mariscal Mortier que por este tiempo regreso à Francia. Natural era que procuráran entenderse y concertar sus movimientos los generales aliados, y así lo hicieron Castaños y Beresford, colocándose donde pudieran cortar las comunicaciones de Latour-Maubourg, que se hallaba en Llerena, con Badajoz. Beresford atacó y recobró la plaza de Olivenza (15 de abril), haciendo prisionera la corta guarnicion que en ella habia, y revolviendo luego los aliados hácia Llerena, hicieron á Latour-Maubourg retroceder á Guadalcanal. En cuanto á Badajoz, vino el mismo Wellington desde sus cuarteles à bacer sobre ella un reconocimiento (22 de abril), y despues de dejar recomendado á Beresford el modo y pian de acometerla, regresó á las posiciones en que antes le dejamos sobre el Coa.

Por este tiempo (y es curioso incidente de este glo-

el Consejo de Regencia toda la dió el 7° de las Provincias Vunfuerza militar de España en seis congadas y Navarra. Pero precisa-ejercitos, à suber: 1.° de Cataluña; mente en estos dias se propuso i las tortes (sesion del 26 de marzo) Murcas; 4.° de la isla y Catas; 5.° de que todos los ejercitos se redujo-saturhas. Despues so aña-

rioso período de nuestra historia) habia solicitado el embajador de Inglaterra, marqués de Wellesley, de la Regencia aspañola, que se diese á su hermano lord We-Hington el mando de las provincias limitrofes de Portugal, so priesto de emplear asi mejor los recursos y combinar más acertadamente las operaciones de la guerra. Contestôle la Regencia, que siendo esta una lucha popular, y teniendo aversion los españoles à sujetarse à un gobierno estrangero, no podia acceder á su propuesta, porque tal condescendencia se interpretaría como un acto de debilidad: pero que pondria á su lado un general español que obrase de acuerdo con el inglés en el mando de aquellas provincias y ejércitos. Y como hubiese muerto por entonces el duque de Alburquerque, confirió la Regencia el mando de Galicia y Astúrias al general Castaños, reteniendo el de Extremadura. No satisfecho de esta respuesta el embajador británico, insistió en su primera pretension, indicando que de negarse lo que para su hermano pedia, cesarian los auxilios que hasta ahora había estado Inglaterra prestando á España. La Regencia contestó con la misma firmeza; el asunto fué llevado á las Córtes, y se trató muy sériamente en varias sesiones secretas, que duraron desde el 26 de marzo hasta el 4 inclusive de abril. En una de ellas, á peticion del Congreso, se presentaron con toda solemnidad los regentes á dar cuenta de las razones de su negativa á la nota del embajador británico.

Tomo xxiv.

32

El presidente Blake, manifestó, oco una entereza y un patriotismo que honrará perpétuamente su memoria, la necesidad y obligacion que la nacion tenia de no entregarse ni en todo ni en parte à una dominacion. estrangera, la sensacion que este produciria en el pueblo español, y el abuso que de ello podrian hacer amestros enemigos para azspirar descanfianza en el gobierne. Sus compañeros Agar y Ciscar le sostuvieron, añadiendo que valdria más perecer cea houra que causar à España samejante afranta. Y como el presidente de la câmara les preguntase con qué recursos contaba si gobierno para continuar la guerra, en el caso de que aquella contestacion retrajera à la Gran Bretaña de soguir prestándones sus auxilios, respondió con energia Blake: - No temo que llegue este caso, porque tengo por cierto que en auxiliarzos hacen los ingleses su propia causa: mas sun cuando así fueso, no debemas olvidar que la nacion en su primer impulse no conté con auxilio ninguno de la tierra, y así preseguiria aun. -cuando se viese abandonada de su aliado. - Estas pelabras causaron viva sensacion y hasta entusiasmo en los distinguidos españoles alli reunidos; y aunque todavia fué este asunto objete de discusion, y algunos manifestaron ternores y recelos de causar enojo al gobierno británico, concluyeron las Córtes por aprobar la conducta de la Regencia (1).

<sup>(4)</sup> Viliantieva, Viaje à les Côr- cuenta este sucesa may sucintajes.—js, conde de Toreno, que alante, dice que los tres regen-

Repuesto y descanando ya algum tanto el ejército francés, y provisto de mantenimientos en la fértil Castilla determinó Massena moverse para socorrer y avituallar la plaza de Almeida (23 de abril), que el general inglés Spencer tenia estrechamente bloqueada. A falta de los soldados que aun no estaban en aptitud de hacer un servicio activo y de sufrir las fatigas de una nueva campaña, uniósele el mariscal Bessières con algunas de sus tropas de Castilla, entre ellas la lucida y famosa artillería y caballería de la guardia imperial: de modo que volvió à reunir Massens hasta 40,000 hombres útiles y dispuestos para todo. Wellington, que se habia situado entre los rios Doscasas y Turones. contaba sobre 35,000, despues de la separación de Beresford, repartidos en tres divisiones (1). Auxiliábalo á cierta distancia el intrépido caudillo español don Juhan Sanchez con su cuerpo franco. Noticioso Wellington de los preparativos y movimientos de Massena, tomó sus posiciones y se preparó á la accion. El 2 de mayo cruzaron les franceses el Azava, y el 3 atacaron

tes adolecteron en esta ocasion de francesas dan al ejército de We-humana fragilidad. «Biako (aña- iliagion 50,000 hombres, las inde), irlandes de origen, y marinos Agar y Clacar, resintiérouse, el uno de las preocupaciones de fa-milia, los otros dos de las de la professon. —Nosotros creemos que

los tres obraron como excelentes patriotas y como buenos espa-lotos.

(2) Muy rara vez logra saber el historiador la vardadera fuerza numerica de los ejércitos. En esta constante para siguiante las historias. ecacion, por ejempio, las historias

please le reducen à 20,000. Los franceses dicen que no llegabas à 35,000 los de Massena, los nuestros los hucen pasar de 43,000. El historiador imparcial, à falia de olros datos, tiene muchas recus que recurrir ai cálcino prodencia, fundado en el cotejo de unos y partes, contando con la examenação. otros, contando con la exageracion apasionada que por desgracia se observa en los escritores de cada paig.



impetuosamente el pueblo de Fuentes de Oñoro situado en una hondonada á la izquierda del Doscasas, apoderándose de la parte baja del pueblo, de donde sin embargo los arrojaron l. ego los ingleses, obligándolos á repasar el rio. El 4 llegó Massena, acompañado de Bessières con su brillante a uardia imperial, y en la mañana del 5 comenzó formalmente la acción atacando el tercer cuerpo francés por la parte de Pozovelho, y embistiendo la caballería de Montbrun en un llano á los ginetes de don Julian Sanchez.

No hay para qué describir todas las maniobras de unos y otros en el combate de este dia. Wellington reconcentró sus fuerzas en Fuentes de Oñoro, de cuyo pueblo tomó el nombre la batalla, por haber sido alli donde se sostuvo con mas empeño la pelea, pugnando los franceses por apoderarse de la altura que dominaba la poblacion, y que se habia hecho en realidad el centro de los angleses, sin dejar por ese de combatirse en ambas alas. Duró esta redidisima accion hasta la noche, concluyendo por repasar los franceses el Doscasas, y quedando los ingleses en la altura de Fuentes de Oñoro, sin que mi unos ni otros ocupasen la parte de poblacion situada en lo hondo. El resultado de la batalla, si bien puede decirse que quedó indeciso, fué más favorable á los inglescs, que al fiu lograron impedir al accorre de Almeida, uno de aus objetos principales. Mas no por eso se atrevió Wellington á renovar el combate, y lo que hizo fue atrıncherarse fuertemente en su posicion. Tranquilos los franceses en las suyas el 6 y el 7, retiráronse el 8 por el Agueda sin ser molestados. No correspondieron, á juicio de los entendidos, los dos generales en gefe en la batalla de Fuentes de Oñoro, ni á su reputacion de circunspecto el inglés, ni el francés á la suya de vigoroso y atinado. Los de su nacion achacan la flejedad y poco acuerdo de algunos de sus generales en aquel dia á desánimo y diegusto, por saber ya que iban á ser reemplazados, como lo fueren en efecto muy pronto Junot, Loisson, y el mismo Massena (1).

Este último dió órden al gobernador de Almeida, general Brenier, para que evacuára la plaza al frente de la guarnicion, volando sus muros; y en efecto, el 10 de mayo, despues de haber practicado las convenientes minas, salió Brenier al frente de 1,200 hombres que tenia, reventaron tras él las minas, derrumbáronse con estrépito las fortificaciones, y él, abriéndose paso con intrepidez por entre los puestos enemigos, logró incorporarse al general Reynier en San Felices. Massena habia pasado á Ciudad-Rodrigo, donde recibió la órden imperial que le llamaba á Francia (11 de mayo). Aquel mismo dia entregó el mando del ejército al mariscal Marmont, duque de Ragusa, quien volvió á establecer sus acantonamientos en las cercanías de Salamanca. Dronet con el 9.º cuerpo se encanías de Salamanca.

<sup>(1)</sup> Relacion de la hatalia por sena el general Petet, edecan de Mas-

minó à Extremadura y Andalucía. Wellington con su ejército anglo-lueitano se acantonó entre el Coa y el Dosessas, hasta que á pocos días los sucesos le obligaron à moverse hácia Extremadura.

Dejamos en esta provincia la plaza de Badajoz, antes tomada por los franceses, acometida ahora por el general inglés Beresford, auxiliado por el 8.º ejército cepañol que mandaba Castaños, y principalmente por el gefe de la primera division don Cárlos de España. Punto era este que habia de atraer en apoyo de unos y de otros respetables fuerzas enemigas, y cuya concurrencia habia de producir un choque terriblo.

Convencido el gobierno de la necesidad y conveniencia de enviar en ayuda de Castaños las tropas que pudieran sacarse de Cádiz, acordó preparar una expedicion; y las Córtes, queriendo poner al frente de ella un general de toda confianza y al que los demás getes se sometiesen de buen grado, eligieron al general Blake, presidente de la Regencia, dispensando en esta ocasion la ley que prohibia á los regentes todo mando militar: distinción tanto más notable, cuanto que hacia muy poco tiempo que las Córtes se habian negado á admitir la renuncia que el mismo Blake con sa natural modestia habia querido hacer del cargo de regente (1). Partió pues este honrado y activo militar de

<sup>(1)</sup> Nizo Biako la renuncia con En 10 de febrero de este año ofila ocasion y del modo aigmente.— ciaron ha Cortes à la Regencia

Cádiz para el condado de Niebla, dondo debian rennircele les tropas destinadas à la expedicion, en número de 12,000 hombres, en tres divisiones, mandadas la una por el tenjente general don Francisco Beliesteros, las otras dos por tos mariscales de campo don José de Zayan y don Jesé de Lardizabal, capitansando la caballería don Casimiro Loi. El 10 de mayo se hallaba ya el ejército expedicionario acantonado en Monasterio, Fregenal, Jerez de los Caballeros y Montemolin. El 6 habia el general inglés Beresford abierto tranchera en la plaza de Badajoz por delante de San Cristóbal. El 14 se rennieron en Valverde de Leganés Bereaford, Castaños y Blake, concertaron el plan de operaciones, para el cual habia enviado ciertas. bases lord Wellington, y conforme & 61 partieron el 15 las tropas para la Albuera, donde al assenccer del

para que les manifestase cuitos aran à su poicio les causas de nuestras lamentables perdidas, ad de bombres como de plazas, y los medir s que convendria emplear para remediario. La Regencia, y en su nombre Blake como presidente, contestó en 15 del mismo mes, esponiendo con testad y sincordad las causas y los remedios postiles, y confessado que en la designacion de unos y de otros ao emitia, ni podía emitie, ideas que no estuvieran al alcance de los hombres lustrados y conocedores de las circunstancias de la nacion. Al final de este documento, que tenemos à la vista, exhortando Rinke è las Córtes à que procuriran emplear los hombres negua su aptitud, sporque ni tedos los valuentes, decia, son telles para man-

dar, el todos los beenos petricios sos à propósito para administrar, conciula rogando le fuese admitida la draimor de su cargo de ergente. No soy tan modesto, decia, qua soo me crea cue derecho para ter repotado hombre recto y amante da la patria: como tál aseguro de V. M. que no soy à propósito para este elevado destino, y es de la obtigacion de V. M. colocar en este puesto à otre que la tiene em una opinion que no dejahu ya de ser la mia cuando fu sorprendido can el aviso hoarano de mi anombramiesto.

El 17 contestaron las Córtes no admitiondo su dimision. signiente dia Regaren y se les reunieron una division inglesa mandada por el general Kole, y la primera de nuestro 5.º ejército que regia don Cárlos de España, con seis piezas de artillería.

Pero tambien á los franceses les estaba llegando gran refuerzo. El mariscal Soult, duque de Dalmacia, no bien habia regresado à Sevilia despues de anoderarse de Badajoz, cuando ya tuvo que pensar en volver à Extremadura en accorro de aguella misma plaza amenazada por los aliados. Así fué que procurando dejar amparadas las líneas de Cádis y la Isla, y poner la misma ciudad de Sevilla al abrigo de una sorpresa, recogió cuanta gente pudo de los cuerpos 1.º y 4.º que mandaban Victor y Sebastiani, y con la brigada del general Godinet presentóse en Extremadura, donde se le reunió Latour-Manhourg, Tomó el mando del 5.º cuerpo el general Girard. El 15 de mayo se hallaba Soult en Santa Marta, à tres leguas de distancia de los aliados, con 20,000 infantes, 5,000 ginetes y 40 cañones (1). Los aliados no habien hecho nada delante de Badajoz, 🕯 pesar de haber abierto trin-

reunir à las que yo lievo, y las que han partido del centro y del norte llegan à tiempo, tendré en Extremedura 55,000 hombres, 5,000 calaitos y 40 piezas. Enfouces doy la hatella à los enemigos, aunque no jante todo en ejército ingles que by en encondinente, y serán vencidos a Ni aquelas tropas llegaron, ni se campiteros sus halagüe-fias oferias.

<sup>(1)</sup> Más genta pensó reunir, puesto que el 4 de mayo escribia dan parrida desde Sevilla al principe de Neufchàrd (Berthier): «Parto dentro de custro dias con 20,000 hoppora arrojar al otro lado del Guadiana los euerpois enem gos que se han derrama lo por Extremadura, libertar à Badajox y facilitar la llegada del conde de Erion. Si las fas ofertas, tropas de este ganaral se paeden

chera; los ingenieros ingleses no dieron grandes muestras de pericia, y al acercarse Soult descercó Beresford la plaza despues de haber perdido inútilmente 700 hombres. Todo anunciaba que el verdadero choque entre ambos ejércitos iba á ser en la Albuera. Aquí juntaron los aliados sobre 31,000 hombres, de ellos casi la mitad españoles, los demás ingleses y portugueses.

El pequeño lugar de la Albuera, á cuatro leguas de Badajoz, en la carretera de esta ciudad á Sevilla, está situado á la izquierda del riachuelo de aquel mismo nombre, formado de los arroyos Nogales y Chicapierna, en una vega que se eleva por ambos lados insensiblemente, y por la izquierda constituye unas lomas con vertientes à la otra parte, por donde corre el arroyo Valdesevilla. A la espalda de esta pequeña loma y en direccion paralela al riachuelo se situé el ejército aliado al amanecer del 16, en actitud de esperar la batalla; el cuerpo expedicionario de Blake á la derecha en dos líneas, formando la primera las divisiones de Lardizabal y Ballesteros, la segunda á 200 pasos, la de Zayas: la caballería expedicionaria y la del 5.º ejército al mando del conde Penne Villemur à la derecha de la infantería, tambien en dos líneas. El ejército angle-portugués en una línea á continuacion y á la izquierda de la primera española: la caballería inglesa junto al arroyo de Chicapierna; la portuguesa á la izquierda de toda la línea; tropas ligeras inglesas ocupaban el pueblo de la

Albuera: la artillería inglesa y portuguesa á su inmediacion. Cuando aquella mañana llegó Castaños con las divisiones de Kole y de Repaña, pasaron éstas á la izquierda de toda la posicion, escepto un batallon español y la artillería, que se colocaron á la derecha de Zayas. Convincee, y se recibió come felia acuerdo, en que mandaría en gele el general que hubiera conducido mayor número de tropas, en cuyo concepto tocé aquel mando al mariscal inglés Beresford, á cuyo cargo iban inglesca y portuguesca.

A poce tiempo aquella misma mafiana se divisaron los enemigos por el camino de Santa Marta; una columna suya se acercó al machuelo de la Albuera y rompió un vivo fuego de cañon; la artillería de los aliados se adelanto hácia el puento, y nuestra primera línea de infanteria subio de frento á la creata de la lome para mostrarse al enemigo. Mientras se sostenia el ataque por el frente, y los franceses á favor de los matorrales y quiebras se adelantaban á pasar los dos mencionados arroyos de Chicapierna y Nogales, observó Blake sus maniebras, de que se cercioro mejor por los oficiales de Estado mayor que envió á explorarias, y visto cuál podria ser su objeto, se dispuso un cambio general de frente sobre la derecha, operación dificil, que se ejecutó con un órden, precision y serepidad que no se esperaba de tropas españolas, y sorprendió á los estrangeros que lo observaban. Así cuando los franceses cruzaron los arroyos para envolver lo que suponian

fianco, se encentraren con unas nuevas lineas de betalla en posiciones, y dispuestas à recibir al ataque.

Resistióle primero la division de Zayas, continuó su movimiento la de Lardizabal y arremetieron luego con tal impetu algunos batallones de la de Ballesteros, haciendose en tanto un fuego mortifero de artillería à cortas distancias, que el enemigo fué rechazado sobre sus primeras reservas; primer presagio del éxito feliz de la jornada. Recobrado no obstante al francés con la ayuda de la caballería de Latour-Matibourg, y protegido por su numerosa artillería, acometió de nuevo y logró colocarse en la cresta de las lomas que ocupabar. los españoles. En auxilio de éstos acudió la division inglesa de Stewart, que se puso á la derecha de Zayas, siguiéndole à lo lejos la de Kole. En medio del combate, que era terrible, sobrevino un furiose vandaval. acompañado de copiosos aguaceros, que impedian discernir lo que pasaba. A favor de esta confusion una percion de lanceres pelaces se embocaron à escape per entre nuestra primera y segunda línea; embistieron al inglés por la capalda y le hicieron 800 prisiocros y le cogieron algunos cañones. Crevendo los ingleses de la segunda línea desbaratada la primera, hicieron fuego sobre los polacos hácia el punto en que se hallaba Blake: afortunadamente éste les hizo comprender prento su error, y mandando luego que algunas compañías de la primera diesen frente à retaguardia é bictesen fuego á los lanceres del Vistula, pagaron éstos su audacia quedando tendidos en el campo. La pelea andaba brava; bacíanse descargas á medio tiro de fusil: combatíase en el puente; luchábase en el pueblo de la Albuera, que portugueses y españoles defendieron con valor y con brío.

Indeciso todavía el éxito de la batalla despues de algunas horas de porfiado y sangriento combate, queriendo los franceses resolverle de una vez, se arrojan sobre el ejército aliado en masas paralelas. Lejos de asustarse los nuestros, se lanzan á encontrarlos de frente, algunos en columna cerrada y arma al brazo como la division Zayas; pasma á los enemigos tál arrojo: fitubean un instante, se arremolinan, retroceden cavendo unos sobre otros, se atropellan rodando por la ladera y buscan amparo en la reserva situada al otro lado del arroyo. Su artillería y su caballería pumerosa protege á los desbandados hasta repasar el Nogales, y van à situarso todos en la dehesa de la Natera en la entrada de un bosque, donde pasan la noche, y permanecen todo el dia 17. En la mañana del 18 emprenden sigilosamente la retirada; nuestra caballería, inferior en número, se empeña demasiado en su persecucion, y Soult consigue al menos marchar con cierta tranquilidad, hasta sentar sus cuarteles en Llerena el 23.

Tál fué la gloriosa batalla de la Albuera (1). Per-

<sup>(</sup>i) Entre otras singularidades rece notarse el de haber polesdo è incidentes de esta batalla, me- en alla voluntariamente como sol-

dieron en ella los añados, entre muertos y heridos. mas de 5,000 hombres. la mayoría ingleses: la pérdida de los franceses pasó de seguro de 7,000. De una y otra parte sucumbieron generales y gefes de graduacion: murieron los generales franceses Pepin y Werlé, y fueron heridos Gazan, Maransin y Bruyer: de los ingleses quedaron muertos los generales Houghton y Myers, heridos Stewart y Kole: de los nuestros fué herido don Cárlos de España, y à Blake le tocó en un brazo una bala de fusil, que por fortuna no hizo sino rasparle el cútic.

Grando alegría produjo en toda la nacion la noticia de esta victoria. Las Córtes declararon benemento de la patria á todo el ejército que habia combatido en la Albuera, decretaron una accion de gracias á los generales, gofes, oficiales y tropes de las tres naciones que concurrieron à la batalla; se concedió à propuesta de da Regencia la gran cruz de Cárlos III al general; se dió por aclamacion el empleo de capitan general á don Josquin Blake; y lo que fué más satisfactorio para el general regente, fué la desusada, y por lo mismo honrosisima declaración del Parlamento británico, que espresó «reconocer altamente el distingu.do valor é in-trepidez con que se habia conducido el ejército espa-

dado raso, y buscando los puestos de mas peligro, el general don Gado mas peligro, el general don Gado briel de Mendizabal, con objeto de descalabro del 19 de febrero en Gerora. Itasgo digno de pundono-rehabilitareo, como lo consiguió, an el concepto público, y recupe-



«fiol al mando de S. E. el general Blake en la batalla «de la Albuera.» Y sun más lisonjero delvé serie tadavia que el conducto por donde se le comunicó esta hoprosa declaracion de las Cámaras fuese el mismo lord Wellington, à quien él con tanta entereza habia negado como regente el mando de las provincias españoles que el embajador su hermano había pretendido (1). Tambien acordaron las Córtes que, concluida la guerra, se crigiese en la Albuera un monumento que recordára á la posteridad tan gloriosa jornada, y el nombre de un regimiento de cabaltería española refresca todavia en la memoria el de aquel pueblo y aquella accion.

Lento y como indeciso se observó al ejórcito ingiés despues de la batalla de la Albuera. Ello es que Wellington, habiendo venido el 19 à visitar el campo del combate, ordenó á Beresford que no hiciese sino observar al enemigo y perseguirle con cautela: despues envió aquel general à Lisboa à organizar nuevas tropas, volviendo á mandar sir division el general Hill, ya restablecida su salud. De modo que no se inquietó à Soult en Llerena, donde se procuré aubsistencias

(i) Parte de don Josquis Blake à les Côrtes; Nogales, 6 de Junio.

a. Consejo de Regencia; campo de Altuera, 18 de mayo de 1811 — Oñcio de los regentes al general Blade; Cadiz, 25 de mayo de 1811 — Actas de las câmaras foglessa; Die
streito, 25 de mayo de 1811 — Streito nemme dissentante por las
Côrtes; tadiz, 21 de mayo de id.—
Decreto de las Côrtes, 86 de mayo.

Lores, etc. — Comparation de lord
Veillagion à Blake; Quinia de San
lance de la câmara de lord

Wellingion à Blake; Quinia de San

Decreto de las Cortes, 26 de mayo. Weilington à 5 --Contestacion del general Blate Jane, jonio 28.

y refuerzos. Verdad es que una division inglesa volvió à bioquear à Badajoz, juntamente con la de don Cárlos de España, cuyo mando, con motivo de la herida de éste, se dió à don Pedro Agustin Giron. El bioqueo de la plaza se convirtió luego otra vez en sitio. Del 23 al 34 (mayo) se abrieron trincheras. Dos asaltos intentaron los ingleses y en ambos fueron rechazados sin fruto, bien que carecian de zapadores y de útiles para el caso, y el gobernador francés Philippon era mas diestro y activo, y sabia más de defensa que ellos de ataque.

Sucedió en esto que habiendo hecho los artifleros portugueses una fogata en el campo, prendió el fuego en los matorrales y en las mieses, y difundiéndose con violencia espantosa por la comarca, y propagándose hasta una distancia remota, á favor de hallarse ya muchos de los frutos casi secos, devoró, por espacio de quince dias que estuvo ardiendo, mieses, dehesas, montes y casas, hasta las cercanías de Mérida, que fué una desolación para el país, mas horrible que la guerra misma que le estaba devastando.

En este tiempo, reforzado Soult con tropas de Dronet que tomo el mando del 5.º ejército, movióse de Llerena (12 de junio) con la mura de libertar á Badajos: bien que se detuvo con noticia de que el mariscal Marmont, sucesor de Massena, con parte de las tropas del ejército de Portugal habia entrado en Extremadura, procedente de Salamanca, y cruzado el Tajo, diri-

giéndose un trozo á Mérida, otro hácia Medellin. Por au parte Wellingtou, sabedor de los movimientos de los dos mariscales franceses Soult y Marmont, no creyo prudente aguardarlos, y haciendo leventar el sitio de Badajoz, repasó el Guadiana y se retiró à Yelves (18 de junio): los españoles le vadearon tambies por Jurumeña. Marmont y Soult se avistaron sin obstáculo en Badajoz, tantas veces y tan sin fruto amenazada por los ingleses. Blake con su ejército expedicionario caminó por dentre de Portugal, y repasó el Guadiama en Mértola (23 de junio): sus tropas sufrieron en esta marcha no pocas escaseces, y á consecuencia de ellas los soldados molestaron bastante á los naturales. Volviendo de allí à Niebla, hizo una tentativa para apoderarse de la villa cabeza del Condado (30 de junio), pero falto de artillaría de batir y de escalas, y acudiendo sobre él fuerza enemiga, hubo de desistir de la empresa, y reembarcándose á los pocos dias regreso 4 Cádiz de donde babia salido (11 de julio). y donde pronto tuvo que prepararse para otra expedicion. Soult habia regresado ya tambien a Sevilla, habiende salido de Badajoz el 27 de junio, despues de hacer volar los muros de Olivenza, abandonada por los ingleses cuando se retiraron detrás del Guadiana.

Al resumir un historiador francés, por cierto nunca benévolo con los españoles, el resultado de las campañas de la primera untad del año 1811 en el Mediodia de la península, hace, entre otras muchas, estas

reflexiones: «La esperanza de enseñorear la Andalucía, mientras Portugal era invadido, y de conquistar así el Mediodía de un solo golpe, fué causa de que se disemináran desde Granada á Badajoz no menos de 80,000 soldados, los mejores que poseia Francia, y de que privado el ejército de Portugal de los socorros con que habia contado, no pudiera llevarso á remate su empresa. Muy pronto, á este desparrame de recursos se juntaron las ilusiones, porque la primera necesidad que se esperimenta, despues de cometidos los yerros, es la de no confesarlos.... Sin duda con su grande esperiencia, con su genio penetrante, sabia Napolen muy bien las mermas espantosas de sus ejérci tos por consecuencia de las marchas, de las fatigas, de los combates, de los calores del verano, de los frios del invierno: sabíalo por haber sido testigo de alio bajo climas no tan devorantes en verdad como el de España, y sin embargo no queria admitir que los 80,000 hombres del mariscal Soult estuvieran ya reducidos 🐔 36,000, ni que Massena contára, en vez de 70,000 soldados, cen 45,000 de allí á peco, y con 50,000 á la postre, etc. »

Tomo xxiv.

33

# APÉNDICES.

I.

Instruccion aprobada en 12 de enero de 1810 por la Junta Central y gubernativa del Reino para la imposicion y exaccion de la contribucion extraordinaria de guerra, acerdada por real decreto de la misma fecha.

Art. 1." Todos les habitantes de estes reines han de satisfacer por via de contribucion extraordinaria un

tanto proporcionado á sus haberes.

Art 2. Para aventurar menos la justicia de la exaccion los contribuyentes sobre quienes ha de recaer, que serán todos los ciudadanos absolutamente en todos los estados y condiciones, sin otra excepción que la de los que no tienen otros bienes que los sucldos de los empleos civiles o militares, por cuanto estos contribuyen por el método prevendo en real en decreto de l. de este mes, se repartirán en veinte y dos clases, y en cada una se colocarán los vecinos de cada pueblo segun la diversidad de sus fortunas.

3.° A la mas ínfima pertenecerán los que no siendo absolutamente pobres ó meros jornaleros, tienen algun oficio ó industria de que viven, y se les reputa por tanto algun caudal, aunque sea módico, y se juzga que podrán contribuir con la limitada cuota de dos pesetas al mes ó noventa y seis reales al año. A proporcion que los ciudadanos vayan subiendo de estado se les cargará mayor suma de contribucion hasta llegar à la clase primera de la escala en la que la contribucion es de doce

å

mil reales al año, ó mil reales al mes; y para que un vecino sea puesto en esta classe es necesario que su fortuna se regule á juiclo prudente en millon y medio de reales de caudal. Si subiere de esta cantidad, por cada medio millon de caudal que se aumenta, se aumentarán cuatro mil rea es al año de contribucion.

4. La escala de las classes y el tanto de contribucion

que se ha fijado es en esta forma.

|            |   |    |         |    |    |    |    |    |     |     |   |     |    |    |   |   | - | Contribu |                            | Corresponde<br>à cada mes. |  |
|------------|---|----|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-----|----|----|---|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|--|
| 4.1        | D | ŧ  | ti<br>a | n  | a  | P  | te |    | 4   | tir | N | ıtl | 70 | 14 | 0 | 1 | ŀ | 48.000   |                            | 4 400                      |  |
|            | _ | ш  | U       | ٠, | J. | щ. | P  | ш  | , , | 40  | - | -(  | IE | •  | - |   | - | 13,000   | 41-640-41-044              |                            |  |
| 2.*        | D | ٠  | w       | B. | •  | ш  | ю  | ů, | •   |     |   |     |    |    |   |   |   | 8,000    | 10000 Telephone 100        | 683 🛢 terc.                |  |
| 8."        | _ | ı, |         |    |    |    |    |    |     |     |   |     | ,  |    |   |   |   | 7,430    | 17147BM44 PP4              | 800                        |  |
| 4.4        |   |    | Ī       | _  |    |    |    | i  |     |     |   |     |    |    |   |   |   | 0,000    |                            | 500                        |  |
| 8.°        |   | •  | *       |    | _  |    | •  | _  |     |     | _ |     | _  |    | _ |   |   | 4,800    |                            | 400                        |  |
| 40.4       | - |    |         | -  | -  |    | •  |    | -   |     |   | -   |    |    |   | - | - |          | 4 2                        | 320                        |  |
| 6.1        |   | •  | -       | -  | -  |    | 4  | 4  | Br. |     | - | -   |    |    |   |   |   | 3,840    | THE RESIDENCE TO PROPERTY. |                            |  |
| 7.1<br>8.1 |   | ı. |         |    |    |    |    |    |     |     |   |     |    |    |   |   |   | 2,890    | *************              | 240                        |  |
| N          | _ | •  | •       |    | Ī  |    | _  | Ī  | Ī   |     | • | Ī   | Ĭ  |    | Ĭ |   |   | 2,400    | 41 141 141 184             | 900                        |  |
|            |   |    | -       | ۰  | ۰  | •  |    | ۰  | -   |     | - | -   | •  |    | • | - | * |          | MF4111111                  |                            |  |
| W          |   |    | 4       |    | ŀ  |    | P. |    |     |     | 4 | p.  |    |    |   | 4 | + | 1,920    | *** ** *****               | 160                        |  |
| 10.1       | - | ,  | -       | -  | •  |    |    | -  | 4   |     |   | -   | ٠  | Þ  | 4 |   |   | 1,680    | ALDER - 1141 - 11-         | 140                        |  |

7. Examinado detenidamente entre todos el modo de vivir de cada parroquano y el conjunto de todas sus facultades se le asignara clase segun la opinion que se tenga ó se forme sobre estos antecedentes de lo que podrá contribuir extraordinariamente en la actual crisis, en que todo debe ofrecerse à la patria con heroico desprendimiento.

10." Como solos los absolutamente pobres ó meros jornaleros están exentos de hacer este sacrificio, se comprenderá en él bajo el nombre de aubsidio extraordinario de guerra el clero secular y regular; y como se habrán asignado clases tambien à uno y otro, al c.ero secular por personas, y al regular por casas ó conventos, se pasara copia autorizada de la regulación que se les haya hecho à los provisores ó vicarios generales de la diócesis ó partido, para que manden hacer la exacción por medio de la persona que nombren, à la que incumbira poner la cantidad que colecta en la Depositaria ó Tesorería Real que se indicare y para que esto así se

cumpla, prestarán los MM. RR arzobispos. RR. obispos y demas prelados ecresiásticos todos los auxilios que cupieren en aus facultades, pues así especialmente se les

encarga

12. Si alguno de los contribuyentes no pudiese satisfacer su parte en metálico, pourá hacerlo en frutos ó efectos directamente útues y de recibo que sirvan en especie para las provisiones del ejército, los que se les admitirán á los precios corrientes.

#### II.

Real cédula de S. M. y señores del Consejo fecha 8 de julio de 1810, en que se manda guardar y cumplir el real decreto de 24 de mayo del mismo año, por el cual se destind la mital de los diezmos para la subsistencia de los ejércitos, cuyos articulos son los siguientes.

I •El clero secular y regular, que ha dado siempre ejemplo de desinterés riligioso, y patriotismo..... contribuira, interin dure la guerra con Francia, con la mitad de sus diezmos por via de subvencion extraordinaria.

II. «Se exceptúan del expresado servicio los curas párrocos y los que están sirviendo ó se nombraren para las prebendas ó beneficios que tienen anejas la cura de almas; pero los provistos nuevamente para las demás piezas eclesiásticas que no tengan dicha candad, en vez de contribuir con la mitad de sus rentas segun lo dispuesto en el artículo 4.º del decreto de 14 de abril último, quedan sujetos á esta subvencion extraordinaria

III. «Igual servicio deberán hacer todos los demás participes en diezmos, de cualquiera clase y condicion que sean, sin excluir los dueños de las tercias reales

enagenadas.

1V. Todas las encomiendas de las órdenes militares y de San Juan de Jerusalen están sujetas á la misma carga en sola la parte de diezmos de granos que resulte, pagadas las obligaciones de justicia á que están afectas. V «Esta subvencion es ha de encer de la maca genoral de dominos, despues de esparada la casa encuasda, es movem, ha termas remim de la comaca, y sus nuvalos.

VI ella stra mitad de los distinse que quado y purtromes à los particions, que un avant el elero men se y regrade la mitad de las tercias reases enagrandas, y los grando de las encomientas que no intereste para en penties au busicacio, una pomerdicem, y lavon de congrenar estas ha de apis arres grandos e à los magnificade has escrit a y parasa, pero es les pagura rel grandmento su apporte as fia de ario contaco de una cuanda à otra, al precio medio que hubieren tenido en él

VIII—«Rete submit a activación activación de la mitad de los diremnos de la cata que por esta resona habera de currespo e er é sus parte per pur el articulo 10 de la instrucción apribada en derreto de la guerra que se cierció non fecha de 15 de propio mas, quadando pre lo ferma en en fuerta y viger tella contribución estrución con esta trera y viger tella contribución estrución currente de porten de transfermación de transfermación de transfermación de transfermación para el pago de la mitad de los distantes expetico à puntegro.

chi c'onemo de Regenca, en serrenniacion del my nuestro settar den Fernando. Elli protesta adentamento recurre à a min Apost ben para obtener de eda la debeta aprobacion en la parte que sen recessara en la nuestado por esse decreso cuanto la presistan las curciantancias, y no duca consegnir la de su recend atentido el grandamo y pueda mendo en que se funda, y en defecto mapeña su rea, para sen de remisegrar en épocas femen y propore condus la parte de distincia que se artículas por la Santa Sede.

Trudetano entradido, y comunicareno las dedenan oporto mas à ou currichmento — Lavier de Castation, Premiente — Francisco de nanvedra — Antoque de Escado — Muruet de Lard zatus y tiento — Re in reni tala de Lard à rentra de mayo de mil nelocionion done — Al marquio de las Hormanas, ——

#### ш.

#### BORRE AGREGAR A PRANCIA LAS PROVINCIAS DEL ESRO.

(Correspondencia de éce lifigual José de Azenta, nombrado duque de Bantafé por el ray José.)

París 20 de junio de 1810.

Senor. Me ha parecido conveniente enviar a V. M. abiertas las cartas que dirijo con un correo al ministro de Negocios estrangeros por si quisiese enterarse de ellas antes de pasárselas. Por fin ya me hablan. Yo no noto acrimonía alguna en las explicaciones que se tienen conmigo. A mi juicio las cartas que V. M. escribió al emperador y à la emperatrix con motivo del casamiento han surtido buen efecto. Nada me ha hablado todavía el emperador sobre negocios, pero cuando asisto al lever me saluda con bastante agrado. El ministro español se habia representado aqui por muchos como antifrancés El difunto conde de Cabarrús era el que se habia atraido mayor odio. Sobre esto me he explicado con algunos ministros y creo que con fruto. Aunque parece indubitable el desco de unir à la Francia las provinc.as situadas mas aca del Ebro, y se prepara todo para elio, no es todavia una cosa resuelta segun el dictámen de algunos, y se deja pendiente de los encesos venideros. Juzgo, señor, que por ahora nada quiere de nosotros el emperador con tanto alinco, como el que no le obliguemes á enviar dinero á España. El estado de su erario parece que le precisa à reducir gastos Debo hacer 4 M. Dennié la justicia de que en sus cartas habla con la mayor sencillez sin indicar siquiera que haya poca voluntad de nuestra parte para facilitar los auxilios que necessta su caja militar.

¿Creerà V. M. que a gunos políticos de Paris han llegado à decir que en España se preparaba una nueva revolucion muy peligrosa para los franceses, es à saber, que los españoles unidos à V. M. se levantarian contra ellos? Considere V. M. si cabe una quimera mas absurda. y cuña perjudicial mas podria ser al temase algum credito. I separe que semejante idea de traga cabela en hinguist presida de juicio y que caerá prontamento,

purque carece bastante de verosimilitud

Lus vesus he habitado a, principe de Neufrhatel mohes injusts que a dada por V. M. everra el marara. Ney Ra la primera me dije que el emperator no le habita entregrado la corta de V. M. y augustró que no era de aprobar la concurta del maracal, y en la segunda me magnodió que mua podía bacer en rete assato.

Po ha scatefado açui por algunos dan la opinion do que los nuevas provincientes de la Holanda acarvantan. la reunion de aquel pase al imperio frances, poro abora-

an eron que ac en llegarà à nota es tramedad

tié con antisfaccion que la reira mi seflora experimenta algun al voi en ins agross de Phintiseros. Las apforms infantas gonon truy biena es ut. Le o do que to rema de Holancia esté enferma de bastante curindo en Plombores. Questo como membre con el mas profundo rendimiento — Sedar — De V. M. el mas bullules obsdiente y fiol súbdito.— El duque de Santafé.

Paris 22 de actionère de 1814 — Refor — Regun una ha dicho annehe el principe de Neufenatel atenne de haberes declarado que à V. M. corresponde el mando mistar de conquera éxército à que quarret er, se va à formar uno en Madrid y sus rereanias que munh à sus inspedietas órdenes, pero todavia nada ha resoute 6 M. I sobre la atinic con de los gobernos su li ares. V restauran à V. M. de la administración civil de he esta instancia mucho, con sciendo que se és pur lo principa y mas urgente. Nos ha dese tambiés el priocipe que ha consumendo decima de agrando de cum cumo flartichem di apidaciones de los generales frata suos y que se examine la consincta de auguno de cum cumo flartichem.

lemy.

Fi daque de Cadore en una conferencia que treverse el miercolm nos due expresamente que el emperador engre la cristos de las provincias de mas aca de Ebre por inferioristicos de lo que la Francia ha gustado y guatara en gras e y ditero para la ronquista de hispatia. Se se trata de darmos e. Portuga, en compensacios. Nos dicens que de esto se habitará cuando esté cometido aquel.

país. y que entonces es menester consultar la opinion de sus habitantes, que es lo mismo que rehusarlo enteramente. El emperador no se contenta con retener las provincias de mas acá del Ebro, quiere que le sean cedidas. No sabemos si desistirá de esto como lo procuramos. Quedo con el mas profundo respeto, etc.

#### IV.

#### SORRE EL PLAN DE KOLLY.

(De Azanza al ministro de Negocios estrangeros.)

París 18 de mayo de 1810 —Exemo. Sr. Es impon derable la impresion que han hecho en Francia lus voticias publicadas en el Monitor sobre la aprenension del emisario ingles baron de Kolly en Valencey y las cartas escritas por al principe de Astúrias. Cuando yo entré en Francia, en todos los pueblos se hablaba de esto El vulgo ha deducido mil consecuencias absurdas. Lo que se cree por los mas prudentes es que Kolly fué enviado de aquí, donde residió muchos años, para ofrecer aus servicios á la córte de Lóndrea, y que consiguió engañaria perfectamente. El principe por este medio se ha desacreditado y hecho despreciable más y más para con todos los partidos. Se cree no obstante que el emperador piensa en casarle, y que tal vez sera con la hija de su hermano Luciano. El prefecto de Blois que ha estado muchos dias en Valencey me ha dicho que esto es verosimil, y que él mismo ha visto una carta escrita recientemente por el emperador al principe en términos bastante amistosos, y asegurándole que le cumpliria todas las ofertas hechas en Bayona. El principe insta por sa ir de Valencey, y pide que se le dé alguna tierra, aunque sea hacia las fronteras de Alemania, lejos de las de Rapaña é Italia, y da muestras de sentir y desaprobar lo que se hace en España a nombre suyo, ó con pretexto da ser a su favor. —El duque de Santafé —Señor ministro de Negocios estrangeros.

#### SORAR EL ENCEDENTE DEL DEQUE DE OBLEANS.

(Dat Marie de les aperadanes de la Regimeta.)

Hé aquí lo que reflere acerca de este asunto el Manifiesto, é sea Diano manuscrito de la primera regencia estendido por don Francisco Seavedra, uno de los regentes y principal promotor de la venida del duque.

Dis 10 de marse de 1810 «En este dia se concluyó un asunte grave sobre que se había conferenciado largamente en los dias anteriores. Este asunte que traia su origen de dos núes atrás, tuvo varios trámites, y se puede reducir en sustancia 4 los térmitos algujentes.

·Luego que se divulgó en Europa la feux revolucion de España acaecida en mayo de 1808, manifestó el duque de Orleans sus vivos deseos de venir à defender la justa causa de Fernando VII con la esperanza de lograrios pasó à Gibraltar en agosto de aquel año, acompañando al príncipe Leopoldo de Nápoles que parece tenta igual designio. Las circunstancias perturbatua los deseos de uno y otro; pero no desistio el duque de su intento. A principios de 1809 recien llugada a Sevilla la Junta Central se presentó allí un comisionado suyo para promover la solicitud de ser admitido al servicio de España, y en efecto la promovió con la mayor eficacia, componiendo varias Memorias que comunicó à aigunos miembros de la Central, especialmente à los señores Garay, Valdes y Jovellanos. No se atrevieron éstos á proponer el asunto á la Junta Central como se pedia, por ciertos reparos políticos; y á pesar de la ac-tividad y buen talento del comisionado no llegó este acunto a resolverse, aunque se trató en la seccion de Estado; pero no se divulgo.



«En julio de dicho año escribió por si propio el duque de Orienas que se ballaha à la sazon en Mezorca, repitiendo la oferta de su persona, y expresando su anhelo de merificarse por la bella causa que los espabulm habian adoptado. Entonces redoble el comisionado sus esfuersos, y para prevenir cualquier repaco, presento una carta de Luis XVII. anisudicado la resolución del duque, y otra de lord Portiand, manifestandole en accider del rey britanico de haber reparo alguno en que plusese en práctica su pensamiento de pasar á España ó Napoles à defender los derechos de su familia.

«En esta misma época lingaron notician de las provincias de Francia lim trofes à Cata una, por medio del coronel don Luis Pons, que se haliata à esta sazon en aquella frontera, manifestando el disguisto de los habitantes de d'chas provincias, y la facilidad con que se subsevarian contra el tirano de Ruropa, siempre que so presentase en aquellas minediaciones un principe de la casa de Borbon, acaudillando alguna tropa es-

pañola.

«De este asunto se trato con la mavor reserva en la seccion de Estado de la junta, y se comisiono à don Mariano Carnerero aticial de la secretaria del Consejo. 200zo de muchas luces y patriotismo, para que pasan lo 4 Cataluña, conferenciar do con al general de aquel ejercito y con don Luis Pons, y observando el espiritu de aque los postixios, examinado al seria bien recibido en Cataluta Salio Carnerero à mediados de setiembre, y en meros de dos meses evacuo la comision con exactitud alguo y acierto. Trató con el general Pons y el general fileke que se hallaban sobre Gerona y observé por si mustro el modo de pensar de los habitantes y de las tropas. El resu tado de sus investigaciones de que dio puntual cuenta fue, que el duque de Orienia, educado en la escuela del célebre Dumouriez y único principe de la casa de Borbon que tiene reputacion militar. ser a recibilo con ent auseno en les personcias de Prancia. y que en Cataluña, donde se cipierran los monumentos de la gioria de su bisabueio y la reciente memoria de las virtudes de su madre, encontraria general aceptacion.

«Miettras Carnerero desempeñaba su encargo, el co-Enisionado del duque se marcho à Esc.lia, adonde le liamahun à toda pricen. En el mamo tritirrale en civi en in austra Central in community speculars, compagnita pur na remaisturate del gratiterno. La unta fermaton para directe apressa bation un seventro que lucione la mense lons de ente bague a se en arminarien dus pape en remitwas la comaca de Caractero. Tudo fue aprobada y quede reservito es aceptace in oferta del duque de Or irada, y se is contribair con el maado de na cuerpa de tropus re la parte de Catalella que se aprocinsa à las fronterna de Prancia, que se pere nieve à aqual capitan meneral in control water par a ser version in quit se ou-Investigate parts to a harve presents & dictic principal in Pesciacion del geriserro al memo Carmerno, y que sa estena al maniero se gerater denge sociato la moratacive y eats in versale des duques pur et grant ringre du que la trasluciesen les franceses.

cha the original persons on pricting cuands in desgracula account de tirana, y our faire se resulted se mapetal eros in resolution de este normale, y our decommentos ong name, out se tos on in confusion y tracticus do Sevilla, no se han podido encontent. Por fortuna se calvaran acquana copias, y por e las se pudo der cuenta do un traccio nasca más inhecumato que en

oi daa.

«El Criparyo pura de Regioneia, enterado de estos nateredentes, y persisado lo por las noticias receptemento llegadas de Francia de todas las fruntesias, y par la conacteraciona de muestro estado actual de lo grottum que eer a la tent la cel coque de Orienne à Fijnda. Geterthind gue or leve & th to or electr. In your to y to enentaco por la comiscor esecutiva de la central en de de gottomben no 1860 qui es concernimen configuera diento con su fenero y ancestales or dispos, ne la C'reaca e mando de un ejer ato en las frouteras de Cataining y Prantital que vaya para hacerach, presente el from his Mariano Compresso encamento hasta abora de esta comission, hai ser la su viagre, cini el mavor disttranscipars per mine transcienda un abieto que para el cano de acertar es taque esta oferta, hauta cu vo case ac deberá revelarse en Sicilia el acunto á madie, lleve el consissionado cartas nara nuestro cumetro en Palerna, para il revide Samoro V para la doquesa de irresas fundre, que se custavarque desde Jargro tudo à dota hanque O'Donnell general del ejercito de Cataluña y al corone, don Luis Pona, encargandoies la reserva hasta la deguda del dique. Ultima nente, para que de mingua mode pueda rastroarse el objeto de la comission de Carnerero, se dispuso que se embarcase ca Cádiz para Cartagena, donde se previone este pronta una fragata de guerra que se conduzca à Palermo, y traiga al duque à Cataluña.

Dia 20 de Jamio. «A las siete de la mañana llegó à Cadus don Mariano Caractero commonado à Palermo para acceptatar al duque de Orlegas en caso de venir. como lo babia solicitado repetidas veces y con el mayor abinco, à servir en la justa causa que defendia la Estada. Dijo que la fragata Venganza en que Tenia el duque iba à entrar en el puerto, que habian salido de Pafermo en 22 de mayo y llegado à Tarragona, que esa el puerte de su destino; que puntua mente haliaron la Cataluña en un lastimoso estado de convulsion y desaliento con in derrota del ejército delante de Lérida, la perdula de esta plaza y e. .nesperado retiro que habia hecho del ejercito e. general O Donnel.; que sin embargo que en Tarragona fué rec.belo el duque con las mayores muestras de aceptación y de jubilo por el ejército y el pueblo, que su llegrada resminó las esperantes de aquellas gentes, y que aun camatan porque tomase el mando de las tropas, él juzgo no debia aceptar un mando que el gobierno de Espana no le daba, y que aun su permanencia en aquella provincia, en una circunstancin tan critics, podria atracr sobre ella todos, ios safijesnos del enemigo. En vista de todo se determinó á venir con la fraguta à Cădix à ponerse à las órdence del gobierno. En efecto el duque desembarco, estuvo á ver á los inlembros de la Regencia y á la noche se volvió á bordo.=

Dis 28 de fulio. «El duque de Orienna na presentó inesperadamente al Consejo de Regencia, y leyó una Memoria en que, temando por fundamento que habia ado convidado y llamado para venir à España à tomar el maisto de un ejército en Cataluña, so que ata de que, habiendo pasado más de un mes despues de su llegada, no se le hubiese cumpido una prumesa tam solemne; que no se le hubiese habiado sobre ningua punto mistar, ni aun contestado à sua observaçiones sobre la si-

tancion'de nuertros ejercitos, y que se le constavione en use cramided aphysicist the quart surferences autito his turn a party clares quo incl. is al paper a sa selacer å im grejar en disgan, pero frest 🕪 🕫 resistationer þar marti. y la llegerer is realitzó m ojecutan sei reduciete do la respuesta à tres pantes. 1" Que el duque ne fuit propagarate correlate and admission pure habitade her in the har land uncovered y hum order distinction pur m, y pur su restambade con Victoba de Brisal para que sa le permit que venir à los eleftifica españoles à defender fra ferretien de la augusta caum de la chon, y habiendo mmacontado el beneguicito de Luis I Vill. y del rey de Ingiakeers, se kabia condessencios à sus cessos sin la grazerouscad pon corresponden à ou não carácter, explicando la condenceader la en terración (an urbisam qui man purera un convite que una admissos. 2. Que al never data conjune mank cents cerulo en alabethe cample there was a mage that the tention of an area priocipado y os presionesa prometas feia en Pointindos: poro o se deserto sadriquente es degraca à Tarragrica se venti-Co en un mourente criterio, campato de haban terrado de goerte de las artista. Y de circilisarios una millitad do mental care que es paramento comparar la primariado. Y que Bull ven un Estambo el acado el es diagnos dos deminas fanta priesa à vemr à l'alter. Luivese permanecciós aut O great temperates 3. Year of generation or to companio y occupative some steller, proportion as he of immudo afrecedis. s. stro meninamento pero que las cir unitancias pohat tundrale hada abora citi na metitas s

Die 3 armente - A primere berg as tract geverg del discus de tractes à quien put une parte as deue de la masca del specific y por atre parte as les in ai difficultad de que in l'agraterra base apanimien à elle l'in closte de que in l'agraterra base apanimien via manque privatamente que un el materiale que a fa les duque un contrera manquera materia à l'active pour en el marco el positione herre arden de sus come para reclamarle.

Pre state activation - El disque de Orienna vino à la Isla de Les ay qui se entres à les term à les Cortes port per ex unerup de la militre y dis avant la distre per entendide con la longencia de vistoires augusta à Colli-Les à mantio tienque en paré orden al golornador de quella plaza para que con buen modo apresurase la ida del duque. Se recibié respuesta de éste al oficio que se le pasó en nombre de las Córtes, y decia en sustancia en términos muy políticos que se marcharia el miércoles 3 del próximo mes.»

Dia 5 de octubre. «A la noche se recibió parte de ha-berse hecho à la vela para Sicil.a la fragata Esmeralda que llevaba al duque de Orieans, y se comunicó inme-diatamente à las Cortes.»

Google

# INDEED DEL TOMO XXIV,

#### LIBRO I.

# CUERRA DE LA ENDEPENDENCIA DE ESPAÑA.

CAPITULO III.

LA JUNTA CENTRAL.

NAPOLEON EN ESPAÑA.

1808.

(De agosto à noviembre.)

Conducta del Consejo dequees de la calida de José Bonaparta. Se arroga el poder supramo.—Disgusto con que lo reciben las juntas.—Reconoceso la necesidad de crear una autoridad suberaua. —Opiniones y sistemas sobre su forma y condiciones.—Prevalece el de la instalación de una Junta Central.—Cuestones con el Consejo.—Pretención desafrada del general Cuesta.—Venga su enojo en los diputados de Leon.—Instalase en Aranjuez la Junta Suprema Central gubernativo del Reino.—Personages notables que babía en ella.—Pioridabianca.—Jovellanos.—Partidos que se forman.—Es aparada la Idea de la recution de Lórica.—Organización de la Junta.—Quintana secuetarlo.—Primeras providencias de aquella.—Se dá tratamento de Magestad.—Principes estrangeros que solicitan tomar parto en la guerra de España, y con qué ilaca.—Herótcos y patrióticos esfuerzos de la división españota del Norte para velver à su patria.—Lobo, Pábregues, el marquês

Tomo xxiv.

34

AMINA

Google

PAGINAS.

de la Romana.—Tierno y sublime juramento de los españoles en Largeland.—Embarcanse para España y arriban à Santander.—Entrada en Madrid de los generales Llamas. Castaños. Cuesta y la 'eña —Acuérdase el plan de operaciones.—Tiénese per inconveniente.—Marcha de Blake con el ejército de Galicia desde Astorga à Vizcaya. —Entra en Bilbao.—Pierdo aquella villa, y la recobra — Distribucioa de los ejércitos ospañoles. Unase 4 Blake la division recien llegada de Dinamarca. —Sitúase en Zomoza.—Posiciones de los ejércitos del centro, derecha y reserva. Tiempo que se maiogra.—Tropas francesas enviadas diariamente por Napoleon à España.—Movimientos de españoles.—Malograda acción de Leria —Apodérase de Logroño el mariscal Ney —Determina Napoleon venir a España.—So mensage al Cuerpo legislativo.—Llega a Bayono —Distribución de su ejército en ocho cuerpos. —Aculen de Zornoza entre Blake y Lefebrre.—Su resultado.—Retirase Blake à Balmasedo.—El mariscat Victor refuera a Lefebrre.—Triunfo de los españoles en Ralmasada.—Faltan las subcisiencias, y se retira Blake a Espinosa de los Monteros.—Entra Napoleon en España.—Llega a Vitoria—Torna el mando de los ejércitos, y resueva emprender las operaciones. . . . . .

Do 5 4 40.

#### CAPITULO IV.

# DERROTA DE EJERCITOS ESPAÑOLES.

DATELIES UN CHAMARA

TRASLACION DE LA CENTRAL Á SEVILLA.

1808.

(De notiembre à fin de diciembre).

Batalla de Esplossa de les Monteros, desgraciada para los españoles.—Penosa retirada de litake à Leon.—Toma el mando del ejército de la liquierda el marqués de la Romana.—Noble conducta de Blake.—Justicia que le hace la Junta de Galicia.—Disposiciones y movimientos de Napoleon.—Derrota cerca de Burgos el sjèrcito de Extremadura.—Exagerada importancia que

PAGINAS.

dió Napoleon à aquel triunfo.—Incendio y pillage de la ciudad.—Decretos imperiales: impuestos y proscripciones.—Situadou y operaciones del ejercito del Centro.—Es derrotado en la acción de Tudela.—Sucede la Peña à Castaños en el mando de aquel ejercito.—Llega tarde à Somosierra y se dirige à Guadalajara.—Prosigue Napoleon su marcha à Mairid.—Destruye al general Sanjuan co el puerto de Somosierra.—Brillanto y memorable carga de los lanceras polaconsentral, abandona à Aranjuez à se dirige à Badajos.—Preparativos de defensa en Madrid.—Eutusiasmo popular armamentos.—Es horriblemente asesinado el marques de Perales.—Napoleon en Chamartho.—Hace interar primera y segunda vez la rendición de la plaza.—Respuesta.—Atacan los frances y toman el Buen Retiro.—Mensage al campo mperia. Aspera arcusa de Napoleon.—Capitulación y entrega de Madrid.—El rey José en el Pardo.—Notables decretos de Napoleon en Chamartin.—Disgustos de Jose con su hermano.—Hace cimision de la corona de España.—El emperador se la cede de nuevo, y exige que le presion juramento en todos os tempos de Madrid.—Distribuctom que hace de sus ejérctios. —Desaroralización de nuestras tropas.— Mortible asesi nato del general Sanjuan en Talavera.—Discordias y rebellones en el ejército del Centra.—Su penosa retirada a Cuenca.—Toma su mando el duque del fafantado. Excesos lamentables de los pueblos.—Domonan los francesos la Mancha.—Venceo à los nuestros en el Tajo, y penetran en Extremadura.—En Junta Central scuerda trasladarse a Sevilla.— Don Gregorio de la Cuesta cuphan general de Extremadura.—En rura la Central en Sevilla.—
Marques de Astorga.

De 44 & 75.

#### CAPITULO V.

# CAMPAÑA Y MARCHA DE NAPOLEON.

RETIRADA DE LOS INGLESES.

SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA.

1808.--1809.

Simacion del ejército ingles.—Perplegidad de Sir John Moore.—Sais de Salamanca camno de Valladolid.—

:

Tuesse à Mayorga, y per qué.—Unqueste Baird y la factuate.—Persone y environne to del marinei Souli.

— La, atroi y el rejecto superior pero person del Guadarrama. Resrocués el ejectite lugiés — Indicatapitas y accesse de la tropa — Quebranio del marqués de la Romana en Manulin de las Bunas. Recursos de la factuar en factuar de la factuar en factuar do la Romana en Marsilla de las Musas. Reuse y de finglemes y españoles en Astorga. — Lantimosa retirada da mater y rivos à Galicia. — Desdedenes y pérdidus. — Rapoleon en Astorga. — Noticias que revibre de Abarria. — Vueivo à Variadostal. — Su conducta en esta discussió — Regresa proviptudamente à França — Segunda para de actual y la latera de la Compansa de Musera de Musera — la conditamente de França — La compansa de Portuga de Musera de Portuga de Portuga de Portuga — La compansa de Port torn da Purtiga - Lierens del centro : La lutantader Venegas - Besauce de Lites, - Procriétos demadas y procestades de las Eranceues en aquesta esta. Hayo el Infantale à Marcha, y despues bie la Pierra Morano -- Spreyon de Catalule - Bereiglata bires a manques del l'atorne. Leirerte y beaven à derrolong. neuen de Buherme. Liegade de heletel er en al nege me cuerpo à l'atamen ... Neus y trans de House per les françaises. Necesses à Exercises de finance de Llesse y de Median de lley famestes à les espelleles. Retiranse à Tarragons. - Recupitats Reding à Vives. - Bominas les franceses el Principade. - Seguno pillo de Zaragoza. - Fortificaciones y medios do de fente. Fuerza de situdares y nitudes. Primeros niaques. Fuerza de situdares y nitudes. Primeros niaques. Fierdad del Monte Torrero. Monter, Suchet. Bonor y Acost. Sangrionio constaté del souvante de na Poer y del ante-puente del Huerra. Earagesa circumatada. Montardeo: marcos combetas epidento herolune de los saragosas combetas epidento herolune de los saragosas combetas epidento herolune de los saragosas combetas epidentos herolune de los saragosas combetas de lo sindad. Es acallado lo mableson mandad. fuera de la ciudad.—Es asaliada la poblacion per tres puntos.—Resistencia admirable.—Lunnes, general en effe del ejercito altindor —Mortifero atsque dei arra-al.—Minas, contraminas, voluduras de conventor y cases. Porfieda luche en cada cate y en cada habite-cion. Estragos herribies de la opidamia: con mom mortandad, fermeca de los saragoranos: Palafest coferme. Diagnote y marmuraciones de les francisses. - Utilines ataques y mindares — adials ion —Klagios de este memorable sido hechos per los enemigos, —Cuadro desgarrador que presentaba in distad.

- Insulado guerral de em acqua-la empale.

III TO 4 1216.

# CAPITULO VI.

#### EL REY JOSE Y LA JUNTA CENTRAL.

# MEDELLIN.

PORTUGAL.—GALICIA.—CATALUÑA.

1809.

(De marco à junio).

STREET, STREET

Triste sinacion de España y sus ejérchos à principlos de este año. — Febritaciones de españoles al rey José. Decreto de la Central contra ellas. — Esfuerzos del rey intruso para lacerse partido en España: sus providencias — Creacion de una junta criminal extraordina — Reglamantos de polacia. — Tiranias y arbi rarledades que se ejecutaron — Medivas aniaogas tomadas por la Cantra. — Cambia el Bombte y la Indole de las juntas. — La grito de insurrección resuena en todos los domínios españoles de acidos mundos. — Las colonias de América sandiastran cuantlosos donativos à España. — La Contral declara que deben tener representación macional en la metrópoli. Simpetas y auxilios de Inglaterra. — Peligro de romperse esta amistad — Operaciones militares. — Fuerzas francesas en España. — Confianza y planes de Napaleon. — Operaciones de la Maocha — Cartaojal y Alburquerque. — Descalabro de Cludad-deal, — Mát resaltado de sus rivalidades, — Extremadura: Victor y Cuesta. — Lamentable derroin de Medebin. — Reitrada de Guesta. — Conducta de la Central con este general y sa ejerci n. — Tratos del rey José con la Central. — Firmeza de la Junta: diguidad de Jovelanos. — Empresa de Soult sobre Pectugal. — Marcha dificil. — Penetra en Braga. — Toma á Oporto. — La diserta constitación. — Es descubierta y castigada. — Nuevo ejército inglés en Portugal. — Arroja à Souit de Oporto. — Desastrosa retirada del general francès à Galicia. — Sucesos de esta provincia. — Espedicion del marques de la Romana à Astúrias. — Insportantas servicios que hacen. Reconquista de Vigo. — La division del Mino. — Conducta de Receana en Astúrias — Sucesos del Principado. — Vuelve Ropaga à Galicia. — Sucesos del Principado. — Vuelve Ropaga à Galicia. — Sucesos del Principado. — Vuelve Ropaga à Galicia.

A VIIII WATE

buyendo de Ney y de Mellermann.—Entrevisia de Soult y de Ney en Lugo: se dividon.—Anton del Puente de San Payo: Morido.—Retirada de Soult à Castilla. —Idem de Ney —Entra Ballestero: en Santander.—Peligro que corre.—Se embarca.—Viene Romann hócia Astorga —Portuga!, Galicia y Astúrias libres de franceses.—Castilia —Guerrullas y puerrilleros célebres.—Cataluna —Saint-Cyr y Reding —Derrota del ejercito español en Valla. — Saint-, ve en Barcelora —Digmo y patriólico comportamento de las autoridades civiles.—Muerte de Redaug.—Sucédele Coupigny —Sailda del rey Josó à la Mancha, y su regreso à la côrte.
Simaclos militar de España en junio de 1800.—Re-

Do 192 à 189 .

#### CAPITULO VII.

# TALAVERA .- · GERONA.

1809.

(De mayo à didembre.)

Decreto de la Central.—Su sistema político—Proposícios sobre flamamiento à Lôries, —Fórmula del decreto — Por qué no se récibie con entusiasme, —Operaciones militares. — Aragon. —Blake, capitan general. — Formacion del segondo ejercito de la derecha. —Accion y irturdo de Arcañaz.—Derrota Suchet à los anestros en Maria y en Beichite. —Pasa Blake à Cataluña — Extremadura —Proyectos y arrados pianes de Soult. — Discurren mejor e rey José y el moriscal Jourdan. —Movimientos del ejercito inglés.—Plan de campaña concertado entre Wellesley y Cuesta. —Fuerza y posiciones respectivas de los ejercitos francés y anglo-español.—Sale el rey José de Madrid con la guardia real y la reserva — Hace retroceder à los españoles que avancaban bacia la capital. — Tardanza de Soult en ejecutar las ordenes del rey.—Sintomas y preparativos para una gran batalla.—Avistanse los ejercitos enemigos. —Célebro lutalla de Talavera, la mayor que en esta guerra se habla dado.—Triunfo importante de los anglo-españoles.—Premios.—Wellesley es nombrado capitan general de ejercito y vizconde de Wellington,—Biscordias entre los franceses — Desavencrias en re Guesta y Wellesley —Llega Soult con sua tres enerpos de ejército à Extremadura.—Marchitanse en

PAGINAS.

el Puente del Arzobispo los lauros de Talavera.—Derrots de los puestros en Almonacid.—Retirase Venegas a Sierra-Morena.—Wellington con los inglenes se replega à la frontera de l'ortugal. - Coesta es recomplazado por legua.—Reautado general de esta cazapona para unos y otros.—José en Madrid: notables pravidencias de gobierno y administración.—Cataluña.—Empeño de los franceses en tomar à Gerona.—Reilie, Verdier, Saint-Cyr.—Ejército stifador.—Desventajosas-condiciones de la plaza.—Atmirable decisión de las tropas y de los moradores de la ciudad —Entereza, valor y berolsmo del gobernador Alvarez de Castro.—Operaciones del sitio: ataques, usaltos à Monjuich,—Pérdida y escarmiento de los franceses.—Bio-queot.—Somalenes.—Apodéranse los áttadores de Monjuich con perdida de tres mil hombres.—Obras de defensa en la ciudad.—Imperturbabilidad de Alvarez.—Socorre Blake la plaza —Proezas de dou Eurique O'Bonnell.—Emisarios enviados à incimar la rendicion à la plaza.—Son recibidos à metralizos.—Ataques, brochas, asaltes frustrados—Intentan Blake y O Donnell socorrer de nuevo la plaza.—Apodérase del convoy el coerrigo.—Hambre horrorosa en Gerona, epidemia: cuadro desolador: constancia de los defensores: norealdad heróica de Alvarez: horrible mortandad de gente.—Congrese oatalan en Manresa: no puede socorrer à Gerona.—Enfermedad y postracion de Alvarez: resigna el mando.—Imposibilidad de prolongar la resistencia.—Horrous capitulación.—Lo que admiró à Ruropa este menorable sito.—Dotoros y tragica muerte de Alvarez.—Jostas recompensas y honores tributados por la meclon à su heroismo.

De 185 à 257.

### CAPITULO VIII.

# LAS GUERRILLAS.—OCAÑA.

## MODIFICACION DE LA CENTRAL.

1809.

(Do junio à diciembre.)

Reflexion sobre las victorias y las decrotas de nuestros ejerritos.—Su influencia dentro y fuera de España. — Organizacion de las guerrillas.—Decreto de la Cen-

AMOUNT !!

trat.—Tendencia de los emploies à este genere de guerra.—Mouvos que además los impulsaban à adoptarle. — Opuestos y apasionados juicios que se han hocho acerca de los guerrilleros. Cómo deben sar imparcialmento juzza los. — Su valor é intropules. — Servicios que prestaban. — Su sistema de hacer la guerra.—Crueldad de los franceses con ellos.—Represallas horribies.—Partidas y partidanos célebres.—En Ara-gon y Navarra.—Renovales., Villacampa y otros.—Sa-ceso del Tremedal.—En la Alcarria y la Mancha.—El Emperinado, el Manco, Mir.—En Castilla la Vieja.—Ki Capuchino, Saornii, el cura Nerino, don Julian Sanchea. Servicios que bicteron à las provincian ocupadas por los franceses, y à las provincian libres.—Situacion de los ejércitos regulares.—Conducta del gobierno lu-giés como atlado de España —Desamparo de nuestra nacion despues de la paz entre Austria y el imperio fracces.—Operaciones entre Salamanca y Cladad Rodrigo. — l'attento de los españoles en Tamames. — Ejercito del centro de la Mancha. -Retinue à Sierra-More-na. -Sucrede Arcizaga en el mando à Eguin.-Pion funciale de ventra nuestro ejército à Madrid. -Su marche en direccion de la capital —Reusion de fiterzas francesas en Aranjuez —Ponese el rey José al frente de ellas.—Gefes y fuerzas respectivas de ambos ejérci-tos.—Batalla de Ocaña.—Parat y completa derrota del ojercito español.—Desastro de Alba de Toroses. Marcha política de nuestro gobierno. — Descontento y conspiracion contra la Central —Ambictones è l'arriges en sa mismo seno.—Deracuerdos entre la Central y las juntas provincianes.—Provectos sobre Rogencia. As-Nuevas lutrigas en la Junta.—Arresto de Palofox y de Montijo.—No satisface la comision ejecutiva, las especanzas públicas. - Sintomas de próxima calda de la Cumislon y de la Junta general: -Determinan zetirarse de Bavilla - Deplorabio conducta del rey Fernando en Valencey distrante estes succests.

De 258 & 275.

### CAPITULO IX.

## INVASION DE ANDALUCIA.

## LA REGENCIA.

**1810**.

(De enero à junio.)

PAGINAS.

Grandes refuerzos que recibemios ciéncitos franceses.—
Proyectos de Napoleos anunciados ai Senado.—Causas que le impates roiver à España.—Besacuerdos entre Napoleon y José.—Adóptase el pian de campaña de éste.—Marcha à Andalucia cen 60,000 veteranos.—Proto de Sierra Morena.—Completa dispersion del ejercito españo: en las Navas de Tolosa.—Infindanse de franceses las dos Andalucias.—Apurada situación de la Junta Central en Sevilla.—Refugiase á la costa.—Conmocion en Sevilla y sus rausas.—A vanza Sebastiami por Jaén à Granada y Maiaga, Victor y Mortier por Audujar à Lórdoba y Sevilla.—Diestra y oportuna evolución del duque de Alburquerque con su divisãos.—Salva con ella al gobierno supremo.—Entra el mariscal Victor en Sevilla.—Prosigue à la laba de Leon.—Dellénels Athurquerque.—Insureccion y desórdeses en Malaga —Nombrase à Biake general en gefe dei llamado ejército del centro.—Disudirese la Suprema Junta Central.—Fórmase la Regencia del reino y se establece en la Ista de Leon.—Manifesto que publica.—Regeates.—Instruccion sobre convocatoria y celebracion de las Górtes.—Regiamento para la regencia.—Instruccion sobre convocatoria y celebracion de las Górtes.—Regiamento para la regencia.—Instruccion sobre convocatoria y celebracion de las Górtes.—Regiamento para la regencia.—Instruccion sobre convocatoria y celebracion de las Górtes.—Regiamento para la regencia.—Instruccion del Consejo en la Regencia.—Suspendese la reunión del Consejo en la Regencia.—Suspendese la reunión de Córtes.—Organización de fuerzas marítimas y terrestres.—Dorganización de fuerzas marítimas y terrestres.—Bioquean los franceses la sta Gadiama.—Intiman la reguladad y de las generales españotes.—Prusente pian de defensiva.—Anulto de ingieses.—Obras de forigia enclon —Ataques reciprocos.—Blate general en gefe de ambos ejércitos.—Nombramiento de generalea, y planes de campaña para al resto de la península.—Tradicias la Regencia à Cádia.—Lo que hixe en codo

PAGINAB.

este periodo. — El intrano rey José pasea como en triunfo las Andalacias. — Sos decretos de administraction y gobierno. — Napoleon diatribuye los ejérciaos de España y dispone de esta nazion como el fuese el anberano de ella — Profundo diaguato y amargura del rey José. — Hondas disidencias entre los dos hermanos. — Profuedo de Napoleon sebre las provincias del Ebro. — José, lieno de pena, abandona la Andalogía y regresa à Madrid.

De 276 i 325.

### CAPITULO X.

# ASTORGA.-LÉRIDA.-MEQUINENZA.

PROYECTO PARA LA FUGA DE FERNANDO VII.

#### 4810.

(Beeners & julio.)

Ordenes y proyectos de Napoleou relativamente à España.—Lismamiento de in Regencia à les españales.—Aumento y mu tiplicacion de guernilas.—Navarra: Almento y mu tiplicacion de guernilas.—Navarra: Almento y mu tiplicacion de guernilas.—Navarra: Alme el Novo.—Astà ias Portier.—Apoderase honnet de Astàrias.—Fiojedad de la jama de Galicio —Castilia la Vieja Kellermann, Junot —Sido de Astorga.—Porfiada defense. capitulacion honrosa. —Aragon, Suchet.—Fres ada tentatava sobre Valenda. Jesta alegin de los valencia: os.—Reurada de Soult a Aragon.—Minu el Mozo es hecho pristonero y llevade à Francia.—Catalaña: O'Donnell.—Crueldad de los franceses con os somatenes.—Represalas terribles. — Desgraciada acción de O'Donnell.—Crueldad de los francesa del gobernador y sitto de Hostalrich.—Firmeza del gobernador español.—Sale del castillo y rae pristonero.—El mariscal Augereau es recuplazado por Naccionald.—De orden de Napoleou sitta Suchet la plaza de Lerida.—Incidentes notables de esto cérchre sitto.—Ataque de los fuertes.—Es catrada la ciudad.—Pueblo y guarnicion se refugian al castillo.—Bombardeo horrible.—Flaquea el gobernador y se enfega.—Nitro y rendicion de Mequingua.—Murcia: entrada y saqueo del genera. Sebastiani—Gaanada y las Alpojarras: guerrillos.—Extremadora. In Romana.—Frontera de Portugal.—Co-

PAGINAS

mienta el stio de Ciudad-Rolligio — Vida y conducta de los principes españoles en Valencey. —Planes para proporcionar la suga à Fernando. —El del baron de Lolly —Es descubierto y preso en Paris — Artificio de la policia francesa. — l'avia un falso emisario à Valencey. —Es desunciado al gobernador, y Fernando se opone à la fuga. — Pelicitadones y cartas de Pergando à Napoleos. —Solicita de nuevo el culace con mas princesa imperial — Publicarse aquellos documentos en el Monitor — Impresson que bacen en España. — Longula. Monttor — Impresson que bacem en España — Consulta del Consejo de Castilla sobre esta materia. — Notable cambio en las ádeas de esta corporacion. — Decreto de 

### CAPITULO XI.

# PORTUGAL.—MASSENA Y WELLINGTON.

# LA GUEBRA EN TODA ESPAÑA.

## SITUACION DEL REY JOSE.

1810.

(De panto é din de diciembre.)

Fuerza militar francesa que había en Espada, y an distribucion.—Preparativos sara la famosa expedicion à Portugal. –Sitio de Ciudad-Rodrigo. – Capitulación y Portugui. —Sido ne Ciudad-Rodrajo. —Capitaliatini ji entrega de la piaza. —Abandono en que la dejaron los ingleses —Prociama de Massena à los portugueses devde Ciudad-Rodrago. —Silio y toma de Almeida. Desquillento de los ingleses y firmeza de Welliagton.—Los franceses en Viseo. —Ataque y derrota de estos en la montaña de Busaco. —Retirase Wellington à las factorias lineas de l'orres Vertes. —Bescricción de estas montana de Bussico.—Retirase Westington à las famo-sas lineas de l'orres-Vestra,—Descripción de estas posiciones — Describase Masseno.—Fuerza y recursos respectivos de ambos ejércitos.—Impasibilidad de We-llington. El francés hostigado por todas partes.—Mi-sion del general Foy à Paris. Auxilios al ejército francés.—Sucesos de Rutemadara, del condado de Nichia y del Campo de Gibraltar — Expediciones de Lacy.—Estado del bioqueo de la Isla.—El general

PAGENAS.

Blake en Murcia.—Invade este reino el general Sebastiaul.—Retirase escarmentado.—Accion de Baza, desgraciada para los españoles.—Sucesos de Valencia —
Desmanes del general Caro.—Es reemplazado por
Bassecourt. — Aragon y Gataluña. —Gélebre adlo do
Tortosa. Operationes de los generales franceses Macdonald, Suchet, Rabert y Leval.—id. de lo. aspañoles
O' Donnell, Campoverde y otros.—Audaz y hibit maniobra de O' Donnel sobre La Bishat.—Dificultades def
sitio de Tortosa.—Movilidad y servicios de Villacarpa.
—Como fué lievada la artilleria francesa por el Ebro.—
Ataque terrible de la plaza —Capitula la guarnicion.
—Organizacion y servicios de las guerrillas en toda
España.—Revista de los principales guerrillas en toda
España.—Revista de los principales guerrillas en toda
es anovian en cada provincia y en cada comarca del
reino. —Disgustosa y desesperada situación del rey
José, y sua causas.

De 239 4 407.

### CAPITULO XXII.

# CÓRTES.

### SU INSTALACION.—PRIMERAS SESIONES.

#### **1810.**

(De junto è fin de dictembre.)

Progresos de la opinion pública respecto à este punto — impaciencia general. —Consulta de la Regencia sobre uma ciausula de la convocatoria —Acuerduse la reunion en uma sola câmara d'estamento. —Decreto de 18 de junio —Método de elerciona Diputados suplentos. — Representación que se dió en las Cortes a las provincias de ultramar —Número de sas representantes y modo de nombrarlos. — Restablécense los autignos Contejes. —Caestian sobre la presidencia de las Córtes cómo sa resolvió —Solemne a pertura é lastalación de las Coctes generales y extraordinarias en la Isla de Leon. —Turamento. —Solem de sesiones. —Sesion primera. —Discurso. —Nombrantento de miesa. —Primeras proposiciones y acuerdos. —Cutebre decreto de 24 de netiembre. —Declaración de la legitimidad del monarca. —Soberania nacional, —División de puderes. —Orsedores que comenzaron à descoltar en este denate. —

PAGINAS.

Conselta de la Regencia.—Resolucion.—Sedones públicas.—Feticitaciones.—Notable proposicion y acuerdo sobre incompatibilidad entre el cargo de diputade do sobre incompatibilidad entre el cargo de diputado y los empleos públicos.—Sesiones secretas.—Incidente de, duque de Orienns.—Idem del obispo de Orente sobre su resistencia à recunocer y jurar la soberante nacional.—Marcha y terminacion de este enojoso conficto.—Renuncia de la Regencia.—Nombramientos de auevos regentes.—Su número, nombres y cualidades.—Conflicto producido por el marques de Palacio.—Su arresto, y causa que se le formo.—Destierro de los exregentes.—America: principio de la insurrección de aquellas provincias.—Causas remotas y próximas.—Hadildas de la Cantral y de la Regencia para sofocarla.—Movimiento en Caracas.—En Buenos-Alres.—En Nueva Granada.—Trimsa este punto en las Córica.— Nueva Granada.—Trácasa este punto en las Córies.— Providencias.—Dererbo que se concede à los americanos.—Debate y decreto sobre la libertad de imprenta.

—Pantidos políticos que con motivo de esta discusion
se descubrieron en la asamblea.—Oradores que se
distinguieron. — Establecimiento y redarcion de un Diario de Cortes. — Varios asuntos en que éstas se aconseron. — Monumento el rey de Ingloterra. Dietas ocuparon.—Monumento el rey de Ingloterra. Dietas à los diputados.—Rogativas y penitancias públicas.— Emprésittos - Suspension de provisiones erlesidalicas. -Reduccion de sucidas à los empieados.-Declaracion sobre incompatibilidades.- Mocion sobre los projectos de Fernando VII -Discusion sobre el reglamento del poder ejecutivo. —Comission para un proyecto de Constitucion.—Idem para el arregio y gobierno de las pro-rincias.—Proposiciones varias.—Nuevas concesiones à ios americanos.—Critica que algunos hacian de las Cortas.—Cuestion sobre transdurse á ponto más ce-guro.—Incontrasiable firmeza de los diputados. . . . De 408 à 469.

#### CAPITULO XIII.

#### RCLAGIAN

### LA RETIRADA DE PORTUGAL.

### LA ALBUERA.

1814.

(De evere à junio.)

PAGINAS.

Boult recibe orden para ir en auxilio de Massena.—Las tropas españolas de Portugal vuelven à Extremadura.

Buerte del marqués de la Romana.—Pereza y leatitud de Sout y nu causa. Parte à Extremadura.

Toma à Olivensa.—Siña à Badojos.—Briesa conducta del gobernador Menacho.—Ilperaciones de Menacho.—Rojedad de su sucesor.—Rendicion de la plaza.—Sensacion que este suceso hace en las (Artes.—Ocupan los franceses à Amburquerque, Vaiencia y Lampona-yor.—Acontecimientos en Andalucia —Expedicion de general Peña. Movimientos del mariscal Victor.—Acoion del carro del Puerco. Operaciones tavales.—Debates en las Côrtes sobre el resultado de la expedicion y el comportamiento de los gefes ingieses y españoses.—Bombas arrojadas sobre Cadix.—Expedicion de Zayas al condado de Niebla y su resultado.—Celebre retirada del ejérrito francés de Portugal.—Habilidae, que muestra y reputación que gana en ella Massena.—Conducta de Wellington.—Acciones que sostienes los franceses.—El mariscal Ney —Trabajos y penalidades que pasan. Huella de sangre y desolación que van dejando en el país. Disidencias entre los generales, marchanse algunos: disgusto de Massena —Françues el ejercito francés la frontera de Cas tilla.—Aux liste Bessières. Se repone. — Viene à Extremadura el general laglés Bereslord.—Apoterase de Camponayor que abacciona los franceses.—Cruza el Guadiana.—Lastaños general en gefe del 5.º ejérctio español.—Latour-Maurbourg toma el mando del fi.º eserpo francés.—Toma Bereaford à Otivenza.—Pretes-

PAGINAS.

de el embajador inglés que se de à Wellington et mando de varias provincias españolas.—Niegalo la Regencia — Firmeza y patriodismo de Biake.—Apineba el consejo su conducta.—Vuelve el ejercito frances à entrar en campaña.—Accion de Fuentes de Oñoro entre lingieses y franceses.—Regresan éstos a terra de Salamanca —Sale la guardición francesa de Almeida volando los muros.—Hebrase Hassena à Francia.—Remplazale Marmont. —Expellición de Biake con ejército à Extremadura.—Remese à Castaños y à Beresford.—Acade tambien Soutt desde Sevilla con ejército en socorro de Badajoz.—Situase el ejercito anglo-lustamo-español en la Albuera.—Van à buscarle los franceses.—Famosa batalla de la Albuera.—Giorloso triando de los aliados.—Premios que decreton as Cortise.—Elogio de Biake y los españoles en el parlamento británico.—Renuevase el sitio de Badajoz —Reunion de ejércitos ingleses y franceses en Extremadura.—Levintase el sitio.—Retirase Wellington à Portugal.—Vuelve Blake à Cadia.—Regreta Soull à Savilla.....

De 470 à 513.

Google

Γ,

Gougle TOMPLITENSE DE MADRID

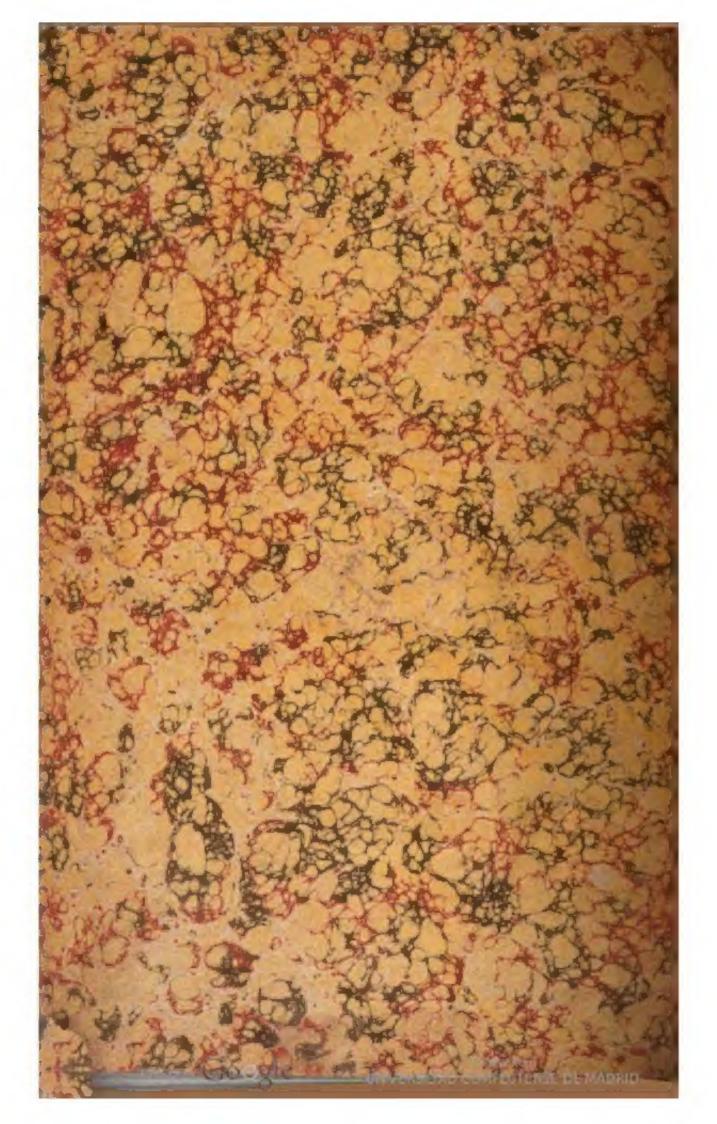

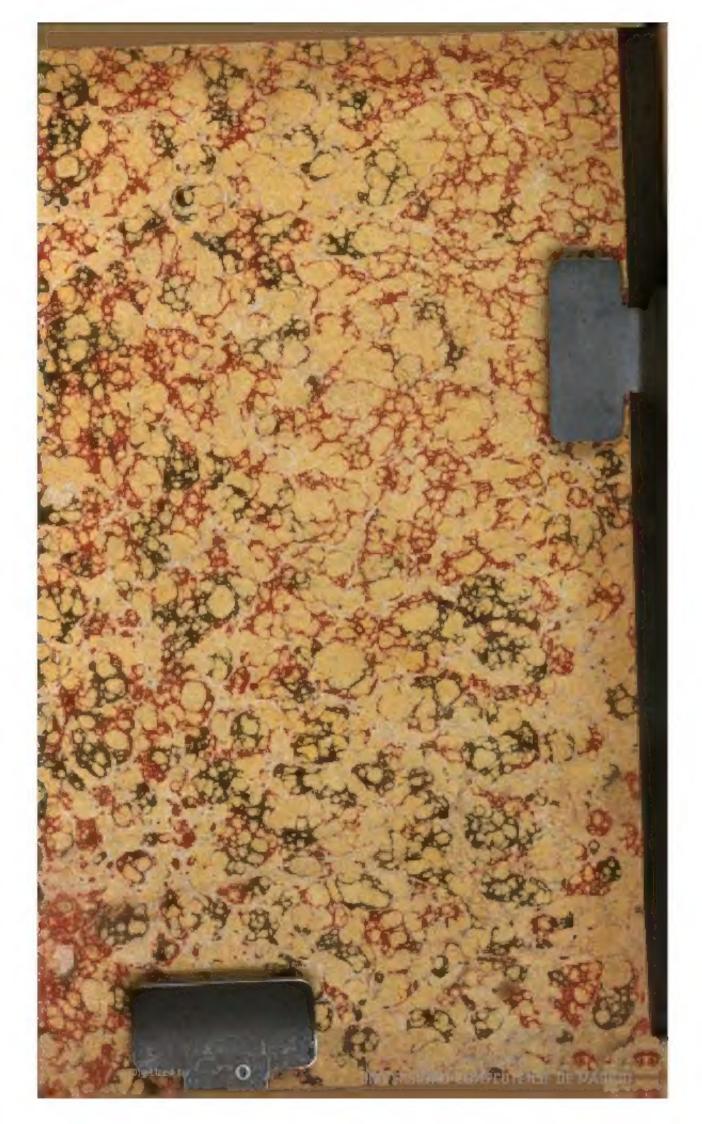

